

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com











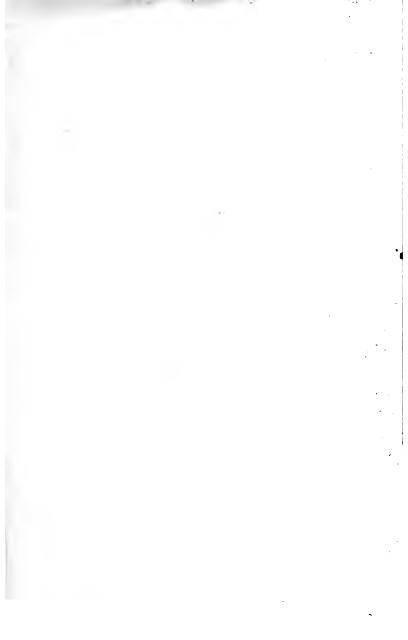

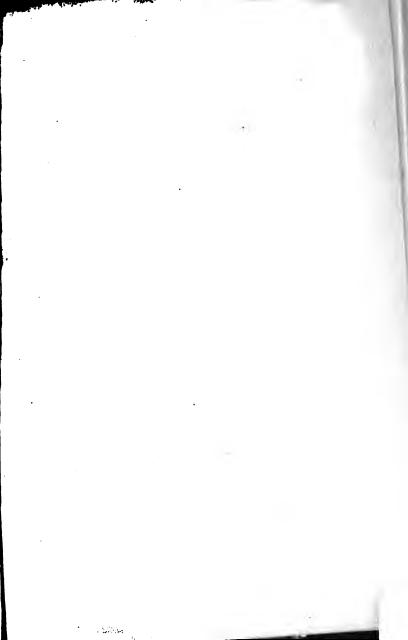



# HOMERO, LA ILIADA.

BIBLIOTECA CLASICA.
TRES PESETAS CADA TOMO. — CUATRO ENCUADERNADO.

| OBRAS PUBLICADAS.                                                                   | Tomos, |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HOMEROLa Iliada, traducción directa del griego en                                   |        |
| verso y con notas de D. José Gómez Hermosilla                                       | 8      |
| CERVANTES.—Novelas ejemplares y viaje del Parnaso                                   | 2      |
| HERODOTOLos nueve libros de la historia, traducción                                 |        |
| directa del griego, del padre Bartolomé Pou                                         | 2      |
| ALCALA GALIANO Recuerdos de un anciano                                              | ĩ      |
| VIRGILIOLa Eneida, traducción directa del latín, en ver-                            |        |
| so y con notas de D. Miguel Antonio Caro                                            | 2      |
| - Las églogas, traducción en verso, de HidalgoLas                                   |        |
| geórgicas, traducción en verso, de Caro; ambas traduc-                              |        |
| ciones directas del latín, con un estudio del Sr. Me-                               | •      |
| néndez Pelayo                                                                       | 1      |
| MACAULAY.—Estudios literarios.—Estudios históricas.—Es-                             |        |
| tudios políticos Estudios viográfico.s - Estudios criticos.                         |        |
| Traducción directa del inglés de M. Juderias Bénder.                                | 5      |
| - Historia de la Revolución de Inglaterra, traducción di-                           |        |
| recta del inglés de M. Juderías Bénder                                              | 2      |
| QUINTANA Vidas de españoles célebres                                                | 2      |
| CICERON Tratados didácticos de la elocuencia, traducción                            | _      |
| directa del latín de D. Marcelino Menéndez Pelayo                                   | 2      |
| SALUSTIO Conjuración de Catilina Guerra de Juguria,                                 |        |
| traducción del Infante D. Gabriel Fragmentos de la                                  |        |
| grande historia, traducción del Sr. Menendez Pelayo,                                |        |
| ambas directas del latin                                                            | 1      |
| TÁCITO Los anales, traducción directa del latin de don                              |        |
| Carlos Coloma                                                                       | 2      |
| - Las historias, traducción del mismo                                               | 1      |
| PLUTARCO.—Las vidas paralelas, traducción directa del                               |        |
| griego por D. Antonio Ranz Romanillos.                                              | 5      |
| ARISTOFANES Teatro completo, traducción directa del                                 | 2      |
| griego por D. Federico Baráibar POETAS BUCOLICOS GRIEGOS / Teócrito, Bión y Moscol. | . 3    |
|                                                                                     |        |
| Traducción directa del griego, en verso, por D. Ignacio                             |        |
| Montes de Oca, Obispo de Linares (Mejico)                                           |        |
| llego.                                                                              |        |
| - La Moral Católica                                                                 | i      |
| ESQUILO Teatro completo, traducción directa del griego,                             | •      |
| con notas, por D. Fernando Brieva Salvatierra                                       | 1      |
| QUEVEDO Obras satíricas y festivas                                                  | î      |
| DUQUE DE RIVAS Sublevación de Napoles                                               | î      |
| CALDERON DE LA BARCA.—Teatro selecto                                                | 4      |
| HURTADO DE MENDOZA Obras en prosa                                                   | î      |
| SCHILLER Teatro completo, traducción directa del ale-                               |        |
| mán por Eduardo de Mier                                                             | . 2    |
| JULIO CESARLos Comentarios                                                          | 2      |
| XENOFONTE Historia de la entrada de Cyro el Menor                                   | •      |
| en Asia                                                                             | . 1    |
| - La Cyropedia o Historia de Cyro el Mayor                                          | . 1    |
| MILTON.—Paraiso nerdido                                                             | . 2    |
| LAMARIINE, - (Avilizadores y conquistadores                                         | . 2    |
| LUCIANO.—Obras completas                                                            | . 1    |
|                                                                                     |        |

### BIBLIOTECA CLÁSICA

TOMO II

### **HOMERO**

## LA ILÍADA

TRADUCIDA DEL GRIEGO AL CASTELLANO

POR

### D. JOSÉ GOMEZ HERMOSILLA



MADRID LUIS NAVARRO, EDITOR CALLE DE LA COLEGIATA, 6

1883

J. C. Cebrian 1801, Octavia St.,

- Univ. of California

PA 4030 58 A 34 1882 V. 2 LIBRO DECIMOTERCIO. MAIN

Cuando Jove á las naves de los gricgos á Héctor y sus legiones acercado hubo ya, allí dejó que toleraran las bélicas fatigas y el contino estrago de la guerra. Y á otra parte sus ojos apartando refulgentes, á la tierra miraba de los Tracios, diestros cabalgadores; y los Misios, en batalla campal fuertes guerreros; y los tan afamados Hipomolgos, que con leche de yegua solo viven; y los Abios, en rústica pobreza los más justos de todos los mortales. Y allí fijos los ojos sus miradas á Troya no volvia, confiado en que deidad ninguna del Olimpo al campo de batalla bajaria á socorrer á Griegos ni á Troyanos.

Pero Neptuno de la mar undosa no en vano ya saliera y en los bosques de Samotracia umbríos, asentado sobre altísima cumbre, en atalaya ILÍADA.

se habia puesto. Desde aquella altura el Ida todo, la ciudad de Troya, y las naves de Grecia se veian; y admirado Neptuno la terrible pelea y los combates contemplaba: y al ver que de los Teucros á las manos los guerreros de Acaya perecian, hubo de ellos piedad. Y contra Jove. altamente indignado, en presurosos pasos bajó del escarpado monte; y al caminar el Dios, bajo las plantas inmortales los cerros y las selvas en derredor temblaban. Dió tres pasos: y al término final, al puerto de Égas, con el cuarto llegó donde tenía, del vasto mar en el profundo seno. sus eternos alcázares labrados del oro más brillante. En su morada entró; y habiendo uncido á la carroza los hermosos caballos, cuyas crines oro resplandeciente parecian v duro bronce el casco sonoroso, con la túnica en oro recamada cubrió su cuerpo. Con la mano izquierda tomó el látigo de oro entretejido en vistosa labor, subió en el carro, aguijó los bridones y ligeros por las ondas corrian. Las ballenas del ponto abandonaron los abismos y en derredor saltaban de su carro, ni á la excelsa deidad desconocieron; y alegre el mar sus aguas dividia. Y con tal rapidez sobre las ondas volaban los bridones, que ni el eje de bronce se mojaba por debajo;

y al Dios en breve tiempo á la ribera extendida llevaron donde estaban de los Griegos las tiendas y las naves.

Del hondo mar en los oscuros senos, en el canal que la escarpada costa de Ímbros y la de Ténedos divide, espaciosa caverna se dilata, y allí paró Neptuno los bridones. Y de la alta carroza desatados, el alimento divinal que eternos hace á los moradores del Olimpo les presentó abundante, y con las trabas de oro macizo que romper á fuerza, ó desatar, posible no les fuese sus piés aseguró, para que inmobles allí permaneciesen esperando de su señor la vuelta; y á las naves luego se encaminó de los Aquivos.

Semejantes los Teucros á la llama. ó à la ráfaga rápida del viento, y en bélico furor ardiendo todos, á Héctor seguian, con horribles voccs gritando y algazara estrepitosa. en escuadron cerrado, y esperaban los bajeles tomar de los Aqueos y á todos allí mismo degollarlos. Mas el Dios que la tierra con sus aguas ciñe y conmueve, en vagaroso vuelo salido habiendo de la mar oscura. infundia valor á los Aquivos, al adivino Cálcas en el rostro y en la sonora voz asemejado. Y con los dos Ayaces, que valientes se mostraban, habló, y así les dijo: «¡Ayaces! hoy vosotros de los Gricges

»la hueste salvareis, si del antiguo ovalor os acordais, ni va acogida »al helado temor dentro del alma »diereis cobardes. Porque yo no temo »de los demas Troyanos la pujanza nque escalaron el muro: las falanges paquivas que con ellos peleando pestán allí rechazarán á todos: mas en terrible agitacion recelo »que mucho daño nuestra gente sufra »por esta parte en que su escuadra guia, »como rabioso can, ó ardiente llama, »Héctor, que jactancioso vocifera »haber nacido del potente Jove. »Asi, yo deseara que á vosotros walgun Dios el consejo os inspirase »de resistir ahora á los Troyanos by animar á los Griegos. Si lo hiciereis. má Héctor, por más furioso que acometa, »léjos apartareis de nuestras naves. wann cuando Jove, del Olimpo dueño, »ardimiento le infunda y osadía.»

Dijo Neptuno: y con el cetro de oro
tocó á los dos y de pujanza y brío
llenó sus almas, y á sus piés y manos
ágiles hizo y á su cuerpo todo.

Y con la rapidez con que se arroja
del peñascal fragoso y eminente
para volar el gavilan ligero,
y perseguir al tierno pajarillo
que huyendo va de su terrible garra,
súbito se alejó de los Ayaces.
Mas el hijo de Oileo, ántes que el otro,
conoció á la Deidad; y prontamente
vuelto al de Telamon, así le dijo:

«¡Ayax! pues á nosotros alto númen »de los que habitan el excelso Olimpo »nos mandó, al adivino asemejado, »combatir en defensa de las naves: »porque no ha sido el agorero Cálcas »quien nos habló; que bien le he conocido »al retirarse yo viendo la huella »de sus piés y su andar, ni muy disscil »es conocer á los eternos Dioses: »mi corazon tambien dentro del pecho »más animoso está ni ya respira »sino guerra y combates, y me bullen »las manos y los piés.» Respondió el hijo de Telamon: «Á mí tambien ahora »en torno de la pica se enardece »la poderosa diestra y en el pecho »crece el valor, y saltan de alegría »las plantas de los piés. Y aunque estuviera »yo solo, con el Teucro peleara; »ya que furioso é impaciente ahora »está por batallar.» Así decian, en el bélico ardor regocijados que Neptuno en sus almas infundiera.

Entre tanto á los últimos Aqueos, que cerca de las naves fatigados de pelear las fuerzas reparaban, el Dios del mar á combatir valientes con su voz animaba. Cuando vieran ellos que en numerosos escuadrones al muro ya subian los Troyanos, en lágrimas bañaban sus mejillas de mucha pena el corazon opreso, ni ya creian que la negra muerte ninguno de ellos evitar pudiera; pero pronto Neptuno á las falanges

fuerza inspiró y valor. Habló primero á Teucro, á Leito, al héroe Penelao, á Toante, á Deipiro, á Merïones, y á Antiloco, la flor de las escuadras.

«¡Argivos! ¡qué vergüenza! (les decia) »; Jóvenes esforzados! Yo confio men que valientes salvareis vosotros »nuestros bajeles hoy; mas si cobardes »los riesgos evitais de la batalla, »amaneció ya el dia en que seremos »todos por los Troyanos destruidos. »Mis ojos joh dolor! están ya viendo »este prodigio grande, vergonzoso: »y jamás yo creí que llegaria. »¡Venir à nuestras naves los Troyanos, »que hasta ahora á los ciervos semejaban; ȇ los tímidos ciervos que en el bosque, men vano errantes sin vigor ni fuerza, »pasto son de los linces y los lobos, my los leopardos! Nunca de los Griegos ȇ pié firme esperar la acometida »ni resistir al poderoso brazo posaron hasta aquí; y envanecidos, »léjos de su ciudad junto á las naves ȇ combatir ya vienen, animados »por el error que cometió el Atrida. my por la flojedad de los Aqueos; »que con el Rey airados, ya no quieren plas naves defender, y en ellas mismas »se dejan degollar. Es ciertamente »culpable Agamenon, porque orgulloso ocon ásperas razones ha insultado pal hijo valeroso de Peleo; »más no por eso es lícito á nosotros »suspender el combate. La pasada

»falta ya reparemos; que dificil »no es á los buenos olvidar agravios. »Ni á vosotros, que sois los campeones »primeros del ejército, sería »renunciar á la guerra decoroso. »Yo no me ofenderé de que rehuse »combatir el varon que no ha nacido »con fuerzas ni valor, pero á vosotros »de corazon os culparé. ¡Cobardes! »pronto vuestra desidia mayor daño »causará. Vamos, pues; y en vuestras almas »renazca va el pudor, y de los hombres »el desprecio temed y la censura; »que el fuego de la guerra se ha encendido y cerca ya de los bajeles Héctor »animoso combate, y la alta puerta »el enorme cerrojo ha quebrantado.»

Con estas voces aguiió Neptuno á los primeros cabos de la hueste: y en torno á los Ayaces reunidas á pié firme esperaron á los Teucros las mejores falanges, que ni Pálas, ni de la guerra el Númen, si venido à la batalla hubiesen, de cobardes motejarian. Y formadas todas de jóvenes briosos, la venida de Héctor y sus Troyanos atendieron en apiñadas filas; apoyando pica con pica, adarga con adarga. Y así unidos escudo con escudo. un morrion con otro, hombre con hombre; las crines de caballo se mezclaban en los altos airones, que del viento blandamente movidos por el soplo en la cimera del brillante casco

. ,

trémulos ondeaban: tan espesas oran las filas. Y al blandir sus lanzas con las manos robustas, en el aire se cruzaban los hierros. Ya formados, marcharon á encontrar al enemigo de pelear ganosos; y venidas á tiro de ballesta las escuadras, ántes acometieron los Troyanos estrechamente unidos, y á su frente lléctor venía respirando fuego.

Como la piedra que en las altas cumbres un torrente arrancó de la montaña, con su raudal copioso derribando del desigual peñasco los apoyos, en alto salta y por los aires vuela, y el bosque se estremece en su caida, y en repetidos vuelcos presurosa corriendo nada detenerla puede; pero llegada á la llánura, en vano más intenta correr y allí se pára: así Héctor á los suyos prometia que hasta la mar llegando y los bajeles y tiendas de los Griegos, la llanura de muertos sembraria sin que nadie resistirle pudiese: mas ahora, cuando llegó á encontrar de los Aquivos el escuadron cerrado, se detuvo. Y por más que á romperle se esforzaba animosos los hijos de la Grecia, con espadas y picas de dos filos hiriendo su rodela, le alejaron mucho del escuadron y á pesar suvo él hubo de ceder. Y á sus guerreros, esforzando la voz así gritaba: "Teucros, Licios, Dardanios valerosos!

»firmes permaneced; que largo tiempo
»no podrán resistir á mi pujanza
»los Aqueos, por más que reunidos
»en columna cerrada su falange
»hayan formado ahora. Con la pica
»en fuga los pondré si ciertamente
»aquel gran Dios que en las alturas truena,
»el esposo de Juno, me ha enviado
ȇ pelear; que de los Dioses todos
»es el dominador.» Así decia,
y el valor aumentó de sus legiones.

En la primer escuadra de los Teucros arrogante venía Deifobo. de Príamo nacido; y embrazado el anchuroso escudo que su cuerpo todo cubria, con ligera planta marchaba á la pelea. Meriónes contra él vibró su reluciente pica, v acertó á dar en el escudo plano hecho de piel de montaraz novillo, y errado no fué el golpe. Atravesarlo no consiguió; porque su larga pica - mucho ántes de llegar al otro lado se quebró por el asta, y Deïfobo aleiado del cuerpo cuanto pudo el escudo tenía, y en el pecho mucho temió la poderosa lanza del bravo Meriónes. El cretense se retiró á la escuadra de los suyos altamente indignado y afligido, porque escaparse viera de sus manos la victoria, y tambien por haber roto una tan buena lanza; y á las naves se encaminó á buscar otra más firme que en su tienda dejara, y la pelea

entretanto seguia clamorosa.

Teucro de Telamon mató el primero á un valiente adalid, Imbrio llamado, y de Mentor nacido que tenía yeguada numerosa. Imbrio habitaba, antes de que la guerra los Aquivos à los Teucros trajeran, en Pedeo; y con Medesicaste, hija bastarda del Rey Priamo, estaba desposado. Y venidas las naves de la Grecia, á Troya retornó; y entre los héroes sobresalia de su edad, v el régio alcázar habitaba, y el anciano como à sus propios hijos le queria. Y este fué à quien hirió, junto à la oreja, de Telamon el hijo con su lanza, retirandola luego; y en el polyo cayó el Troyano, como el alto fresno que nacido en las cumbres eminentes del monte que á lo léjos se divisa cortado es por el hierro, y á la tierra humilla triste sus frondosas ramas. Así cavó el Trovano, y en contorno resonó la armadura sonorosa de luciente metal. Acudió Teucro, de quitarle las armas codicioso; mas Héctor le tiró su aguda pica antes de que llegara; y por el aire él viéndola venir, evitó el golpe ladeándose un poco. Mas en vano arrojada no fué; que por el pecho á Anfimaco pasó que á la pelea desalado venía, y en el polvo cayó el Aqueo y temeroso ruido obre él hicieron al caer las armas.

Héctor corrió para tomar el casco que las sienes cubria y la cabeza del valeroso Ansimaco: y al verle Avax vibró su reluciente pica, pero no logró herirle; que su cuerpo de durísimo bronce defendido estaba todo. Recibió el escudo el bote de la pica, y al Troyano del golpe solo el ímpetu terrible hizo retroceder; y á pesar suyo abandonó ambos muertos, y á su escuadra pronto los arrastraron los Aquivos. Estíquio y el valiente Mecisteo á Anfimaco llevaron á las naves; á Imbrio los dos Ayaces presurosos alejaron del campo de batalla. Cual dos leones, si arrancar pudieron de los agudos dientes de los canes una cabrilla, en alto levantada de la tierra la tienen en la boca, y al escondido matorral la llevan; así los dos Ayaces, levantado de tierra habiendo el infeliz cadáver de Imbrio, le despojaron de las armas, y de su cuello hermoso la cabeza de un golpe separó el hijo de Oileo, por la muerte de Ansimaco asligido. Y en el aire agitándola indignado, cual si fuese pelota, por encima la arrojó de los densos escuadrones. y de Héctor á los piés cayó en la arena.

Entónces fué cuando sintió Neptuno dentro del corazon ira terrible, viendo morir de casüal herida à Anfimaco su meto: y por las tiendas

y las naves corrió de los Aquivos avivando su ardor, y á los Troyanos estragos preparaba dolorosos. Encontróse con él Idomeneo, que afligido salia de la tienda de uno de sus amigos que del campo volviera de batalla en la rodilla de aguda lanza herido, y en los hombros le llevaran sus fieles compañeros. Y habiendo ya encargado que á curarle atendiesen los médicos, volvia entónces á su tienda Idomeneo, y en la sangrienta lid áun deseaba valiente pelear. Vióle Neptuno y así le habló, en la voz asemejado al hijo de Andremon noble Toante, iefe de los Etolos, que imperaba sobre todos los pueblos situados de Pleuron en el valle y en la sierrà de la alta Calidon; y cual si fuese una Deidad, le veneraba el pueblo.

«¡Idomeneo, Prícipe de Creta!

»¿en qué pararon, di, las amenazas

»que hacian otro tiempo á los Troyanos

»los hijos de la Grecia?» Y el cretense
le respondió. «¡Toante! de nosotros

»ninguno, á lo que entiendo, ha sido causa

»de los males que afligen á los Dánaos:

»todos sabemos guerrear, y nadie

»del temor que á los hombres desanima

»hoy está poseido, ni rehusa

»por flojedad en la comun batalla

»firme lidiar: al poderoso Jove,

»al hijo de Saturno, ha sido grato

»que sin honor, aquí, léjos de Grecia,

»perezcan los Aquivos. Mas, Toante, »pues ántes siempre belicoso fuiste, »y á los otros animas si azorados »ves que huyen de la lid; tampoco ahora, »ceses de pelear, y á las escuadras »tu voz anime.» Replicó Neptuno:

«¡Ojalá, Idomeneo, que de Troya »no vuelva más, y de los perros sea »vil ludibrio, el varon que en este dia »por temor abandone la batalla! »Ve á tomar la armadura, y á este sitio »vuelve ligero; y á la lid sangrienta »volemos presurosos, y veamos »si, áun siendo solo dos, á los Aqueos »útiles somos: que el valor unido »aún de los flacos en la guerra es útil, »y nosotros sabemos animosos »pelear con los fuertes campeones.»

Así habló la Deidad, y á las escuadras de los Griegos volvió; é Idomeneo al pabellon magnifico llegado. cubrió su cuerpo de brillantes armas. Y dos picas tomando hácia el paraje marchó de la batalla, parecido al ardiente relámpago que Jove despide con su diestra poderosa desde el luciente Olimpo, á los humanos fausta señal de lo futuro, y brillan á lo léios sus rayos. Así el bronce centelleaba en derredor del pecho del fuerte campeon, que presuroso corria por el llano: y Meriónes, su valiente escudero, que venía á tomar otra lanza, de la tienda no léjos le encontró; é Idomeneo

TOMO II.

así, en turbada voz, triste le dijo:

«¡Oh dulce Merïónes, hijo fuerte

»de Molo! ¡Oh tú, que en la veloz carrera

ȇ todos los Cretenses aventajas!

»¡Oh el más cáro de todos mis amigos!

»¿Cómo así, abandonando la pelea,

»vuelves al pabellon? ¿De aguda lanza

»estás herido, ó la afilada punta

»te aflige de algun arma arrojadiza?

»¿Ó á buscarme has venido, y á decirme

»que á la batalla acuda? Pues entiende

»que dentro de la tienda estar ocioso

»nunca grato me fué; sólo deseo

»pelear.» Respondióle Merïónes:

«Idomeneo, soberano jefe »de los Cretenses todos! A tu tienda »iba ahora, por ver si en ella habia »alguna fuerte lanza, porque acabo »yo de romper la mia en el escudo del valiente Deifobo.» Idomeneo le replicó: «Cuando quisieras veinte, by aunque fuese una más, dentro la tienda »las hallarás á la pared brillante »arrimadas, y fueron de Troyanos; »v todas las tomé, la dulce vida ȇ sus dueños quitando. Tú bien sabes »que léjos pelear del enemigo »nunca fué mi costumbre; y así tengo »muchas lanzas, y cóncavos escudos, wy cascos, y lorigas relucientes.»

Añadió Meriónes: «En mi nave my pabellon conservo de Troyanos muchos despojos yo, pero no cerca mestán para tomar la que deseo motente lanza; porque yo tampoco »me olvido del valor en la pelea.
»Siempre entre los primeros campeones,
»apénas el combate se ha empezado,
ȇ pié firme esperar al enemigo
»suelo animoso. De los otros Griegos
ȇ alguno acaso mi pujanza y brío
»puede ocultarse en la comun batalla;
»pero no á tí, que por tus mismos ojos
»estás viendo el ardor con que peleo.»

Y el Rey le dijo: «Tu valor conozco: »¿para qué necesitas referirme »tus proezas? Si ya de los Aqueos »fuéramos escogidos los más fuertes »para ocultarnos en celada, nadie, »ni áun allí, tu valor despreciaria »y poderoso brazo. Y la emboscada pes donde se conoce el ardimiento »de los hombres, y claro se descubre »si el guerrero es cobarde ó valeroso. »Porque el cobarde pálido se torna, »ni estar quieto y sentado le permite »el temor de que está sobrecogido; y las rodillas dobla, y en las puntas »se asienta de los piés. Sobresaltado »dentro su pecho el corazon palpita »esperando la muerte, y rechinantes »todos sus dientes crujen; mas el fuerte »no muda de color, ni muestra miedo »cuando con los valientes en celada »se colocó una vez; ántes desea »que pronto empiece la terrible lucha. »Bien saben todos que si acaso fueres »herido en la batalla ya de léjos »con arma arrojadiza, ó ya de cerca »con pica ó con espada, no su punta

»caerá por detras sobre tu cuello,
»ni tu espalda; en el pecho, ó en el vientre,
»recibirás la herida, al enemigo
»marchando cara á cara y combatiendo
»en la primera fila. Pero vamos
ȇ la lid, y en inútiles discursos
»no el tiempo se consuma: no nos vea
»alguno y nos moteje de cobardes.
»Entra en mi pabellon, y de allí toma
»una robusta lanza.» Así decia;
y pronto Meriónes de la tienda
sacó el herrado astil, y á donde estaba
el Rey volvió con arrogantes pasos,
y ganoso de entrar en la pelea.

Cual suele armado el furbindo Marte á la guerra marchar, y le acompaña el Terror, hijo suyo poderoso, é intrépido que al hombre más valiente llena de espanto; y de la Tracia salen á unirse à los Efiros, ó los Flegias de ardido corazon, y las plegarias de ambas haces no escuchan y á una sola conceden la victoria; tales iban estos dos campeones al combate, cubiertos ambos de lucientes armas. Y al llegar, dijo al Rey el escudero:

«¡Hijo de Deucalion! ¿por dónde quieres »que entremos en la lid? ¿Por la derecha »de todo el escuadron, ó por el centro, »ó por el ala izquierda? Me parece »que en ninguna otra parte los Aqueos, »tanto como hácia aquí, de nuestro brazo enecesitan ahora.» El Rey le dijo:

«Otros hay que defiendan los bajeles sen el centro y la diestra: los Ayaces, y Teucro que de todos los Aquivos ves el más diestro en disparar saetas, »v esforzado tambien si cuerpo á cuerpo psostener el combate es necesario. »Pronto rechazarán estos caudillos. »aunque les acometa furibundo, ȇ Héctor, por más que valeroso él sea. »Y á pesar del furor de que animado »se muestra ahora, le será difícil, »de los tres héroes el valor venciendo »y la pujanza de su fuerte brazo. »las naves incendiar, si el mismo Jove ono lanzare la tea abrasadora. »Y Avax de Telamon no cederia ȇ ningun hombre que á morir sujeto »haya nacido y de los frutos coma »que nos prodiga Céres, y con bronce »ó grandes piedras vulnerable sea. »Y ni retrocediera en las batallas »de Aquíles á la vista, si á pié firme »le hubiese de esperar; que en la carrera »con aquél nadie á competir se atreve. »Marchemos, pues, á la siniestra parte, »para ver si los dos en este dia »Damos á algun Troyano de vencernos mel alto honor, ó nos le da á nosotros.»

Así decia el Rey; y Meriónes el primero marchó, y á breve tiempo al extremo llegaron de la línea por donde aquél acometer mandara.

Cuando vieron los Teueros que animoso, y á la violenta llama parecido, entraba en el combate Idomeneo con su escudero, y de lucientes armas cubiertos ambos, reunidos todos

sobre él cayeron, y en confusas voces á sostener el choque se animaban, y con igual ardor por ambos lados, bajo las altas popas de las naves, se trabó la pelea. Como suelen venir las tempestades agitadas por los vientos sonoros en los dias en que árida la tierra están cubiertos de polvo los caminos, y levantan densa nube de oscura polvareda; así entónces vinieron á las manos las dos escuadras, deseando mucho los caudillos matarse el uno al otro con el agudo hierro. Y herizados de poderosas afiladas picas los escuadrones, se mostraba horrible la guerra destructora; y ni los ojos de los mortales sostener podian el resplandor de los brillantes yelmos, y bruñidas corazas, y lucientes escudos con que armados caminaban á encontrarse los Griegos y Troyanos: y duro el corazon aquel tendria que al mirar el combate se alegrara y el ánimo turbado no sintiera.

Así entónces, en bandos divididos, los dos hijos potentes de Saturno estragos preparaban dolorosos á los héroes Aqueos y Troyanos. Para vengar al ofendido Aquíles Júpiter á los Teucros deseaba y á Héctor dar la victoria; mas del todo no queria que en Troya pereciera la hueste de los Griegos: sólo á Tétis consolar y á su hijo valeroso

honrar queria la Deidad. Neptuno, sin que Jove lo viese, por las filas andando de los Griegos, con sus voces á todos animaba; porque mucho de su mísera suerte se dolia viendo que de los Teucros á las manos perecian, y mucho se indignaba contra Jove. Tenian uno y otro el mismo orígen, y comun linaje; pero Júpiter era más anciano y de mayor saber. Y así Neptuno, como Dios inmortal, á los Aquivos socorrer evitaba; pero siempre, oculto discurriendo por las filas semejante á un mortal, los animaba. Y asidos ambos Dioses á las puntas de la cuerda del hórrido combate y de la guerra, á todos ominosa; cuerda que ni romper, ni deshacerla, es dado á los guerreros, y que á muchos de la vida privó; sobre ambas haces la extendieron, y en brazo poderoso tiraban de ella en direccion opuesta.

Y aunque ya semicano Idomeneo, con su voz animando á los Aquivos, acometió valiente á los Troyanos y en desórden los puso, y dió la muerte al claro Otrioneo, que habitaba en Cabeso y á Troya aquellos dias fuera venido á tan famosa guerra. Á la sin par Casandra, que de todas las Princesas de Príamo nacidas era la más hermosa, en matrimonio pedido habiendo sin que dote alguno él la'hubiese de dar, á merecerla

con una grande hazaña se ofrecia, de Ilion alejando á los Aquivos á pesar suyo; y aceptó el anciano la condicion, y darle prometiera la hermosa jóven. Confiado el héroe, del Rey en la promesa, combatia con extremado ardor; é Idomeneo contra él vibró su reluciente lanza, y acertó á darle cuando en busca suya él ya venía en arrogantes pasos. Al duro golpe resistir no pudo la coraza de bronce fabricada, y en medio el vientre se clavó la punta. Cayó el Troyano, y retemblar la tierra hizo al caer; y viéndole postrado, así el Cretense le insultó orgulloso:

»;Otrioneo! yo te ensalzaria
»sobre todos los hombres, si cumplieras
»lo que á Príamo tienes ofrecido.
ȃl, es verdad, te prometió á Casandra;
»pero tambien nosotros te ofrecemos,
»y sabremos cumplírlo, por esposa
»darte la más gallarda de las hijas
»de Agamenon, y haremos que de Acaya
»la traigan á este campo porque puedas
»la boda celebrar, si con nosotros
»unido destruir el fuerte muro
»lograses de Ilion. Sigue mis pasos
»para que en nuestras naves los conciertos
»se ajusten, y verás qué generosos
»los Griegos somos al dotar las hijas.»

Así dijo el heróico Idomeneo, y arrastrado del pié sacó el cadáver fuera de la pelea. Vino pronto Asio á vengar su muerte, y caminaba

ligero, á pié, delante de su carro; pero tan cerca de él que los bridones sobre sus hombros resoplaban siempre, v asido de las riendas el auriga los sujetaba. Por matar al Griego en fuego ardia el capitan troyano; pero aquél le previno, y con su pica en el cuello le hirió bajo la barba. y al otro lado apareció la punta. Y Asio cayó, como caer la encina y el álamo se ve, ó el alto pino que en el monte un artifice ha cortado con aguda segur para que sea mástil de algun bajel. Así, delante del carro y los bridones, extendido Asio quedó; y al espirar, los dientes en su dolor crujia, y con la mano apretaba la arena con su sangre ya enrojecida. Y consternado al verle caer el escudero, ni osadía tuvo para volver á los bridones las riendas y evitar que le mataran los enemigos. Lo notó el valiente Antíloco, y lanzándole su pica, el cuerpo le pasó de parte á parte sin que le defendiese la coraza que llevaba ceñida, y moribundo cavó de la carroza. Los caballos Antíloco sacó de entre las filas de los Troyanos y marchar los hizo á las de los Aqueos. Indignado Deifobo del amigo por la muerte, al paraje en que estaba Idomeneo corrió veloz, y su brillante lanza le tiró; pero vióla por el aire

el Cretense venir. Y de la pica para evitar el poderoso golpe, la cabeza cubrió con la rodela fabricada con pieles de novillo, que en derredor estaba guarnecida de luciente metal y asegurada con dos abrazaderas. Sin herirle pasó el asta volando, y levemente tocó al pasar en el metal sonoro, y en ronco ruido resonó el escudo. Pero no en vano con la fuerte diestra Deifobo la arrojó, que junto al bazo por bajo del ijar hirió al valiente Ipsenor, que de Hipaso era nacido y un escuadron mandaba de guerreros. y le quitó la vida. Cuando en tierra le vió el Teucro caer, en altas voces insultaba orgulloso á los Aquivos.

«A lo ménos (decia) sin venganza
»Asio no queda; y aunque triste ahora
»va caminando del oscuro averno
ȇ las herradas puertas, alegría
»habrá en su pecho al ver que yo le he dado
»un compañero que sus pasos guie.»

Así gritaba; y mucho los Aquivos al escuchar sus insolentes voces se indignaron, y Antiloco en el alma grave sintió dolor; mas no á los Teucros abandonó el cadáver. A ponerse á su lado corrió, y con el escudo le cubrió en derredor; pero llegaron dos de sus camaradas, Mecisteo y Alastor, y tomándole en sus hombros, dolorosos gemidos exhalaban, y á las naves aqueas le llevaron.

En tanto, no aflojó de Idomeneo el gran valor; que procuraba siempro de tenebrosa noche algun Troyano con el velo cubrir, ó sobre el polvo caer él mismo; y con fragor la tierra estremecer, de su total ruïna librando á los Aquivos. Un magnate hubo en Troya, nacido de Esiétes . y Alcatoó llamado; y era yerno de Anguises, pues tenía por esposa la mayor de sus hijas, Hipodamia, y entre todas tambien la más querida de sus ancianos padres, porque á todas las de su edad aventajaba mucho en hermosura, y en labor de manos, y en talento; y así la pretendiera para esposa el varon más distinguido que entónces hubo en la ciudad de Troya. Y este fué à quien Neptuno por la mano mató de Idomeneo, y sus dos ojos cubrió de oscuridad, y en duros grillos ató sus miembros, porque atrás volverse no pudiera, y tampoco adelantarse. Inmoble así, cual si columna fuera ó árbol frondoso, con su a uda lanza en medio el corazon Idomeneo le hirió, rompiendo la coraza fuerte de bronce con que el pecho se cubriera para librarse de mortales tiros, y entónces ronca resonó rompida por la robusta lanza, y el Troyano cayó en el suelo, y retembló la tierra. Y como estaba el acerado hierro fijo en el corazon, con sus latidos del asta el regaton se estremecia;

pero despues el hierro poderoso toda fuerza perdió, é Idomeneo, con la victoria ufano, á Deifobo así decia en orgullosas voces:

«¡Deifobo! pues que vano te jactabas »de haber muerto á un Aquivo, ¿no podremos »con más razon nosotros gloriarnos »por haber dado muerte á tres caudillos pen lugar de uno solo? Y tú, valiente, »¿por qué conmigo á combatir no llegas? »Ya verias quién es de Jove el nieto »que à Troya vino à pelear; pues Jove pel padre fué de Minos, que de Creta »ha sido el fundador; y Mínos tuvo nal afamado Deucalion por hijo, »y de este yo nací, y en la ancha Creta »impero sobre gentes numerosas; »y á esta playa mis naves me trajeron para ser el azote de tu padre, »de tí mismo, y de todos los Troyanos.»

Así dijo el Cretense, y Deïfobo entre dos pensamientos fluctuaba: si á los otros valientes campeones de Troya en su defensa llamaria retirándose; ó solo, y cuerpo á cuerpo, con el ardido Rey de los Cretenses la suerte probaria de las armas; y al fin le pareció más acertado ir en busca de Enéas. Y al extremo pronto le halló del escuadron, y ocioso; porque siempre vivia resentido del Rey Príamo, al ver que no le honraba, siendo él tan esforzado y valeroso; y así le dijo en agitadas voces:

«¡Enéas, claro Príncipe de Troya!

»si algo puede contigo el parentesco, »llegada es la ocasion en que defiendas »de un cuñado el cadáver. Tú me sigue, »y de Alcatoo la muerte vengaremos. »Es de tu hermana esposo, y educado »por él has sido. El Rey de los Cretenses, »Idomeneo, de matarle acaba.»

Así dijo, y su cólera en el pecho Enéas avivó: y á la pelea deseando volver, marchó animoso á buscar al valiente Idomeneo. Mas no el temor se apoderó del héroe cual si fuera un rapaz, sino que firme á los dos esperó. Como en el monte. haciendo ostentacion de su bravura, espera el jabalí de los mancebos el hórrido tumulto, y no abandona el matorral aunque se encuentre solo: y en el lomo las cerdas erizadas. brillan sus ojos en ardiente fuego, aguza los colmillos, é impacienté está por rechazar la acometida de los perros y fuertes cazadores; así esperó el ardido Idomeneo al Troyano, que en rápida carrera hácia él venía; pero en altas voces llamaba en su socorro á los amigos. Y fijando la vista en Afareo, Ascálafo, Deipiro, Merïónes y Antiloco, esforzados adalides. así dijo en palabras voladoras:

«¡Amigos! acudid á mi defensa; »porque, hallándome solo, mucho temo »al fuerte Enéas que en veloz corrida »contra mí se adelanta. El es valiente, "y capaz de matar en la pelea
"à muchos campeones; y se encuentra
"en la flor de la edad, cuando los hombres
"alcanzan mayor fuerza. Si la misma
"fuera la edad de entrambos, y tuviese
"yo tambien el valor de que animado
"me siento ahora, glorioso triunfo
"pronto el héroe troyano alcanzaria,
"ó pronto yo la vida le quitara."

Así les dijo, y animados todos del mismo ardor, á su defensa alegres corrieron; y embrazados los escudos, le rodearon. Por su parte, Enéas animaba à sus fuertes compañeros. hácia Páris volviéndose y Deifobo, y el gallardo Agenor, que las legiones juntamente con él acaudillaban de los Troyanos, y á su voz siguieron las tropas. Como suelen las ovejas al carnero seguir cuando al arrovo van á beber desde el herboso prado en que pacían, y el pastor se goza; así el alma de Enéas en el pecho gozóse mucho al ver que le seguia escuadra de guerreros numerosa.

Y de Alcatoo llegados al cadáver, cuerpo á cuerpo trabaron la pelea con luengas astas; y hórrido crujia en torno al pecho el sonoroso bronce, al repetido golpe de los dardos que con pujanza mucha se lanzaban los Griegos y Troyanos. Entre todos, los que con más ardor apetecian despedazarse con agudo bronce eran los dos primeros capitanes,

Enéas y el cretense Idomeneo. en el valor á Marte parecidos. Y Enéas fué el primero que su lanza al Aquivo tiró; pero en el aire viéndola éste venir, evitó el golpe; y del Troyano la acerada pica clavándose en la arena, inútilmente saltó ligera de su fuerte mano. Vibró despues la suva Idomeneo, y de Enomao la clavó en el vientro: y rompiendo la cóncava loriga, en las entrañas penetró la punta: y en el polvo caido, con la mano asió la tierra al espirar el Teucro. Sacó su larga pica del cadáver diligente el Aquivo; mas no pudo de los hombros quitarle la armadura. porque de todas partes le tiraban sus luengas jabalinas los Troyanos.

Y no siendo bastante poderosos sus piés para correr con ligereza, ó ya quisiese recobrar su lanza si de nuevo otra vez la despedia, ó ya esquivar la que sobre él viniesc; á pié firme y parado, se libraba de la muerte. Salirse del combate retrocediendo en rápida carrera tampoco le era dado; y lentamente comenzó á retirarse. Deïfobo. que irritado con él estaba mucho, su lanza le tiró; y errado el golpe, el penetrante hierro al infelice hijo de Marte, Ascáfalo, en el hombro hizo mortal herida. Cavó en tierra: y moribundo, con la fuerte mano

apretaba la arena. El fiero Marte no supo entónces que en la lid terrible cayera muerto el hijo; porque estaba bajo doradas nubes asentado del Olimpo en la cumbre y detenido, como los otros Dioses inmortales, por mandato de Jove; que en la guerra les prohibia intervenir ahora.

Sangrienta lid se comenzó de nuevo en derredor de Ascálafo, y Deifobo el morrion le arrebató brillante: pero sobre el saltando Meriónes. en el brazo le hirió. Cayó en la arena el ferreo morrion, y ronco ruido hizo al caer; y el bravo Meriónes, cual ligero alcotan, saltó de nuevo sobre el Troyano, y la robusta lanza de su brazo sacó, y hácia los suyos retrocedió veloz. A Deïfobo. cruzándole los brazos por el cuerpo. del bélico tumulto y la pelea sacó Polites, su uterino hermano. hasta donde tenía sus bridones: que léjos del combate detenidos. con el brillante carro y el auriga estaban. Y subido ya en el carro, y hácia los muros caminando triste. dolorosos suspiros de su pecho frecuentes despedia y se quejaba, y del herido brazo mucha sangre vertia sin cesar; pero entre tanto peleaban los otros escuadrones, con inmenso clamor y vocería.

Y acometiendo Enéas á Afareo. hijo de Caletor, que valeroso

hácia él venía en arrogantes pasos, le hirió en el cuello con su aguda lanza. Inclinóse del Griego la cabeza al otro lado; y el enorme escudo, que del cuello pendia, el movimiento siguió de la cabeza. Y en el polvo caido el héroe, en repetidos saltos rodó por tierra el morrion vacio; y la muerte, que el ánimo divide de los miembros, en torno derramada fué del Aquivo. Antiloco, observando que Toon para huir vuelta la espalda empezaba á correr, saltó ligero sobre él. Y con su lanza la armadura y el cuerpo le pasó, y en larga herida la vena le cortó que se dilata por todo el lomo y hasta el cuello subo. Y cayendo de cara sobre el polvo el campeon, en vano á sus amigos ambas manos tendia. Acudió alegre Antíloco, y las armas de los hombros le desató, mirando precavido ántes en derredor: y los Troyanos, unos por una parte, otros por otra, en torno le cercaron, y valientes la anchurosa rodela, que ligero él oponia por cualquiera lado que intentaban herirle, con sus picas sin cesar golpeaban. Pero nunca adentro penetrar y del Aquivo la tierna carne rasguñar pudieron; que Neptuno de Néstor defendia al hijo, y de los dardos le libraba.

Así, el héroe jamás del enemigo se alejaba; y en medio de su filas

penetrando animoso, ni un instante ociosa estaba su terrible lanza; que blandiéndola siempre, à todos lados la volvia dudando si de léjos meior era arrojarla, ó desde cerca acometer. En tanto que dudoso él meditaba lo que hacer debia, de Asio el hijo, Adamante, entre la turba le divisó. Y de cerca arremetiendo. en medio del escudo con su lanza le dió furioso golpe; mas Neptuno, rompiendo el asta, le negó la vida quitar al héroe, y se quedó clavada la mitad del astil en el escudo cual tizon aguzado por el fuego; y en el polvo, del resto separada, cayó la otra mitad. Volvió el Troyano la espalda para huir y de los suyos ocultarse en las filas, y la muerte evitar. Pero vióle Meriones retirarse; y lanzándole su pica, en el vientre le hirió, do peligrosas son las heridas que el agudo hierro suele hacer à los miseros mortales.

Clavada allí la pica, y en la arena Adamante caido, se agitaba en torno del astil, como se agita un toro si á la fuerza los pastores con retorcidas cuerdas le han atado en el monte, y al valle le conducen á su pesar. Así, viéndose herido, Adamante furioso se agitaba por algunos instantes, pero largo no fué su padecer; que Meriones, acercándose á él, la aguda lanza

de su cuerpo sacó, y oscura sombra cubrió sus ojos. Entretanto, Heleno á Deipiro en la sien terrible tajo tiró de cerca con la gran cuchilla que de bronce finísimo le hiciera artífice traciano y honda raja hizo en el morrion, que á la violencia del golpe sacudido cayó al suelo: y uno de los donceles, que inmediato estaba y á sus piés venir le viera rodando, le tomó, y á Deipiro cubrió los ojos tenebrosa noche.

Alto dolor, cuando le vió en la arena, por su muerte sintiendo Menelao, se adelantó con pasos presurosos contra el valiente capitan Heleno; y blandiendo su lanza, con la vista le amenazaba va. Vióle el Trovano y la ballesta armó, y al mismo tiempo dispararon. El Griego deseaba con la pica matar á su enemigo, v Heleno con la flecha despedida del arco atravesar á Menelao: y tan bien la asestó, que sobre el pecho en medio de la cóncava loriga del Aquivo cayó, mas rechazada fué por el duro bronce. Como suelen por el estío en anchurosas eras. al soplo de los vientos sonorosos y del aventador al firme empuje, saltar del bieldo las negruzcas habas, ó los duros garbanzos; así entónces, del peto del valiente Menelao rechazada la flecha matadora, á lo léjos voló: pero el Atrida

al mismo tiempo con su aguda lanza al valeroso capitan Heleno hirió tambien la mano en que tenía el balleston enorme. A la otra parte apareció la punta, y presurosa se clavó la ballesta; y el Troyano, para evitar la muerte, á sus escuadras retrocedió veloz. La mano izquierda, cosida con el arco, por el suelo arrastrando tras sí la luenga pica llevaba del Aquivo; y ya llegado Deifobo al escuadron de sus guerreros. se la sacó Agenor; y con destreza la mano en torno le vendó con honda que su escudero le alargó, tejida de las oveias con flexible lana.

Viólo Pisandro, y en veloz carrera marchó contra el Aquivo, que orgulloso de su triunfo gozaba. Hado siniestro al infeliz llevaba à que muriese por tu diestra vencido, oh Menelao, en terrible combate. Cuando cerca estuvieron los dos, sus largas picas vibraron animosos; pero el golpe errando el Griego, su robusta lanza por el lado pasó del enemigo sin herirle. Pisandro con la suya al broquel acertó de Menelao, pero no pudo atravesar el bronce que le cubria; y resistiendo firme el poderoso escudo, por el asta la pica se rompió. Cuando el Troyano la vió clavarse en medio del escudo, mucho en el alma se alegró, y creia la victoria alcanzar; pero el Aquivo,

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

sacando pronto la tajante espada, acometió á Pisandro. Defendido éste de su rodela, alzó del suelo una hacha de dos filos reluciente y muy cortante, y de silvestre olivo en largo y terso astil asegurada. y al mismo tiempo furibundo golpe descargaron los dos. En la cimera del almete, y al pié de la garzota, acertó á dar el Teucro á Menelao: y el Aquivo, por medio de la frente, entre las cejas le clavó la punta de la espada. Y los huesos rechinaron, y ambos ojos cayeron en la arena á sus piés, en la roja sangre tintos: y en tierra derribado, en dolorosa contorsion se agitaba. Menelao. sobre su pecho la robusta planta fijando, de los hombros la armadura le quitó, y jactancioso le decia:

«Así, por fin, de los valientes Griegos

»las naves dejareis, oh violadores

»de la pública fe, por más ganosos

»que esteis de pelear. No está vengada

»todavía la afrenta, viles perros,

»que hicisteis á mi honor sin que temierais

»de Júpiter tonante, que los fueros

»de la hospitalidad defiende santos

»y arruinará vuestra ciudad un dia,

»la terrible venganza. Y no contentos

»con haberme robado, sin que nunca

»yo os hubiese ofendido, mis riquezas

»y hasta la dulce esposa que en su alcázar

»os recibió benigna, los navíos

»con fuego abrasador quereis ahora

»arder, y degollar á los Aqueos. »Mas, á pesar de la impotente rabia »de que estais agitados, muy en breve »tendreis que renunciar á la pelea. »;Oh padre Jove! reconocen todos »que á las otras Deidades y á los hombres men prudencia y saber excedes mucho. »pero de tí estos daños han venido; »porque así favoreces á una gente »que en la injusticia se complace solo, my no sabe vivir sino en la guerra »que todos aborrecen. A saciarse ollega el hombre de todo, hasta del sueño, odel dulce amor, del canto delicioso. my de la alegre danza, y son placeres pgratos al hombre, aunque valiente sea, »más que las lides; y saciados nunca Ȉ los Troyanos de batallas vemos.»

Así dijo: y las armas de los hombros de Pisandro arrancó, y á sus donceles las dió porque á sus naos las llevaran; y entrándose de nuevo en la pelea, al frente se mostró de su falange. El primero de todos los Troyanos que á pelear salió con el Aquivo, fué el jóven Harpalion, fuerte guerrero, hijo del Rey Pilémenes, que á Troya, queriendo hallarse en tan famosa guerra, viniera con su padre, y á su patria no debia volver. El infelice acometió al Atrida, y del escudo en el centro le dió fuerte lanzada: mas, no pudiendo atravesar el bronce, à su escuadron para evitar la muerte retrocedió, mirando precavido

en derredor si con aguda pica á herirle se acercaba algun Aqueo. Disparóle una flecha Meriónes. viéndole huir; y la acerada punta, por el muslo derecho atravesando. vino á salir en la raíz del vientre. Harpalion, en la arena de rodillas caido habiendo y suspirando triste, en manos de sus fieles compañeros espiró; y extendido sobre el polyo cual gusano quedó, purpúrea sangre de la herida vertiendo que la arena humedeció. Los fuertes Paflagones en torno le cercaban, y en su carro colocando el cadáver, afligidos á Troya le llevaron; mas el padre no le seguia, lágrimas vertiendo, v ni del hijo la temprana muerte pudo vengar; porque tambien muriera.

Viendo al jóven caer, ira terrible se apoderó de Páris, porque huésped entre los numerosos Paflagones era suyo; y de cólera inflamado, lanzó para vengarle una saeta. Hubo entre los Aqueos un caudillo hijo de Poliido el agorero, y Euquenor se llamaba, y poderoso era mucho en riqueza, y de Corinto habitador. Y aunque á saber llegara el destino fatal que preparado las Parcas le tenian, en las naves se embarcó de la Grecia. Cuando jóven él era aún, su padre muchas veces le dijo que en su casa moriria de enfermedad penosa, ó de los Griegos al pié de los bajeles por la flecha de algun Troyano herido; mas el triste, deseando evitar que le llamaran cobarde los Aquivos, y en su lecho para no padecer graves dolores en larga enfermedad, á Troya vino. Y ahora Páris le clavó su flecha por bajo del oido y la quijada; y el alma pronto abandonando el cuerpo. horrenda oscuridad cercó sus ojos.

Así, cual fuego ardiente peleaban animosos los Griegos y Troyanos sin que Héctor conociese todavía. ni à sus oidos el rumor llegara. que à la izquierda del campo sus legiones eran por los Aqueos destruidas. Y si él à socorrerlas no acudiera, prontamente los Griegos la victoria hubieran alcanzado: tanto brio les infundió Neptuno, y tan valiente él mismo en su defensa combatia. Mas Héctor entretanto, por la parte en que asaltado el muro y derribada la puerta las falanges de los Griegos el primero rompiera, sostenia la lid aun. Alli de los Ayaces y de Protesilao los bajeles, del espumoso mar en la ribera, habian sido puestos, y muy bajo era el muro que en torno los cercaba. porque muy esforzados los guerreros y poderosos eran los caballos que acampaban allí. Los de Beocia, los Yaones de larga vestidura, los Locros, y los Phtios, y los fuertes

Epeos, las escuadras componian que á esta parte del muro peleaban. Y aunque valientes, consiguieron solo impedir que llegara hasta las naves Héctor, que furibundo acometia semejante á la llama abrasadora, y léjos de su escuadra rechazarle no pudieron. Allí en primera fila estaban los ardidos Atenienses por su animoso Príncipe guiados, el claro Menesteo, á quien seguian Fidas, Estiquio y el feroz Biante. Mandaban la legion de los Epeos Méges, Anfion y el valeroso Draquio. y de todos los Phtios eran jefes Medonte y el magnánimo Podárces. Hijo bastardo del valiente Oileo era Medonte, v como tal hermano de Ayax; y léjos del país nativo, en Filace habitaba, porque muerte á un hombre dió que de la linda jóven Eriopis era hermano, su madrastra. El valiente Podárces por Ificlo fuera engendrado, el hijo de Filáces. Y al frente de los Phtios valerosos ambos en la defensa de las naos. junto con los Beocios, combatian; y Ayax de Oileo ni un instante solo de Telamon al hijo abandonaba.

Cual dos negros novillos del arado unidos tiran en noval profundo la torva frente de sudor bañada, y solo el terso yugo los divide, y miéntras por los surcos lentamente ellos caminan, la aguzada reja el duro suelo rompe; tan cercanos estaban los Avaces. Numerosa escuadra de aguerridos combatientes de Telamon al hijo acompañaba; y alternando por veces, el enorme escudo le tomaban si, cansado de combatir el héroe, la fatiga y el sudor al descanso le obligaban. Mas al hijo magnánimo de Oileo no seguian sus Locros, porque nunca grato les era combatir parados; y ni velmos tenian refornidos de luciente metal y con las crines empenachados de alazan brioso, ni escudos circulares, ni de fresno gruesas y largas picas. Y á su jefe á Troya acompañaran confiados en sus ballestas, y hondas retorcidas que con lana de oveias fabricaban; y en las lides con ellas á los Teucros muchas y enormes piedras arrojando, sus espesas falanges destruian. Aquellos, pues, de frente y defendidos de fuertes armaduras, peleaban con Héctor sin cesar y con su gente; y por detrás y ocultos, desde léjos los Locros con sus flechas voladoras los herian; y pronto los Troyanos suspendieron la lid, porque las flechas en confuso desórden los ponian. Y entónces de las tiendas y las naves vuelto hubieran á Troya derrotados si acercándose á Héctor no le hubiese hablado así el augur Polidamante. «¡Héctor! ¿será posible que algun di£

»escuches de los otros el consejo? »¿Acaso porque Dios te ha concedido »sobresalir en hechos militares. »quieres tambien aventajar á todos »en prudencia? No es fácil que reunas »todas las prendas tú. Concede el cielo ȇ uno pujanza en la marcial pelea, »v á otro pericia en las alegres danzas: xá este destreza en el tañer la lira »y en el cantar, y á aquel prudencia suma, ȇ muchos provechosa, y las ciudades »salva con ella, y su valor conoce »sólo aquel que la tiene. Así yo ahora »te diré lo que entiendo y me parece »más acertado. El fuego de la guerra warde en torno de tí por todas partes. »y de los valerosos campeones »de Troya que pasaron la muralla. »los unos con sus armas se retiran. my los otros sostienen el combate »en desigual batalla, porque pocos »son contra muchos Griegos, y esparcidos »están y separados en las naves. »Así, tú retrocede y á este puesto »convoca los más fuertes adalides. »y aquí deliberemos si conviene »acometer á las aquivas naos. »para ver si propicio la victoria »Júpiter nos concede, ó si volvernos »debiéramos á Troya, ántes que daño »se reciba mayor. Recelo mucho »que hoy nos paguen la deuda los Aquivos: »que ocioso está en las naves un guerrero »incansable en la lid, y yo presagio »que ya por largo tiempo de la guerra

»no estará retirado.» Así decia Polidamente; y el consejo suyo á Héctor fué grato, y en templadas voces con él hablando, cariñoso dijo:

«¡Polidamante! aquí deten ahora
»tú á los más valerosos capitanes;
»yo al ala izquierda voy, y en la pelea
»allí tomaré parte; y cuando hubiere
»puesto en órden las haces, presuroso
»tornaré aquí otra vez.» Así decia
Héctor; y erguido cual nevado monte,
y horribles voces dando, por las filas
volaba de los Teucros y auxiliares.
Y todos los más fuertes adalides
al escuchar su voz se reunieron
en torno del augur Polidamante,
hijo de Pantoó, que en las batallas
tambien sabía pelear valiente.

Héctor iba buscando á Deïfobo. al esforzado capitan Heleno, a Adamante, y al hijo del valiente Hirtacio, y las hileras recorria del primer escuadron por si encontrarlos podia; pero ya ninguno de ellos vivo estaba, ó ileso. Ya los unos al pié de los bajeles, por la mano de los Griegos vencidos y del alma despojados, vacían; y los otros heridos, quién de léjos quién de cerca, y á los muros de Troya retirados, la lid abandonaran. Mas habiendo á Páris encontrado, que á los suyos animaba á que firmes peleasen, así le dijo en injuriosas voces:

«¡Funesto Páris, por la gran belleza

»célebre solo y á mujeres dado!
»¡pérfido! ¡seductor! ¿qué es lo que hiciste
»de tu hermano Deifobo, qué de Heleno,
»qué de Adamante, qué del animoso
»hijo de Hirtacio, qué de Otrioneo?
»Hoy es el dia en que la excelsa Troya
»arruinada será, y á tí segura
»tambien te espera dolorosa muerte.»

Y Páris respondió: «Ya que tú quieras »sin motivo culparme, acaso pude otras veces mostrar en las batallas »ardimiento menor, aunque del todo »cobarde no nací. Mas este dia, »desde que tú en las naos la pelea ȇ la frente empezaste de los Teucros, »nosotros combatiendo á los Aquivos »aquí estamos. Los fuertes adalides »por quien preguntas perecieron todos, »y Deifobo y Heleno solamente »se han retirado, aunque de lanza heridos »en la mano los dos; que de la muerte »los ha librado el hijo de Saturno. »Pero guíanos tú donde te inspire »tu ardido corazon; que adonde vayas »nosotros seguiremos presurosos, »y el heróico valor que nos anima »tú verás en la lid miéntras las fuerzas »nos asistan. Y nadie está obligado ȇ hacer, aunque animoso lo procure, »más de lo que sus fuerzas le permiten.»

Y con estas palabras, de su hermano la cólera aplacó, y ambos unidos al paraje marcharon en que habia mayor peligro y de la guerra el fuego con más furor ardia; donde estaban

Cebrion, el augur Polidamante, Falces, Orteo, el claro Polifétes, Pálmis, Ascanio y Móris, hijos ambos de Hipotion. Vinieran estos héroes de la fértil Ascania aquellos dias el vacio á llenar de los guerreros que habian perecido en las batallas, y Júpiter entónces al combate los enviara él mismo. Cual desciende de rápido huracan el torbellino, que del trueno de Jove acompañado sobre tendida playa impetüoso se precipita y con inmenso ruido el piélago conmueve, y se levantan del resonante mar las crespas olas cual montañas de espuma, y alternande con igual movimiento, se suceden las unas á las otras; así entónces en numerosa escuadra los Troyanos, uno en pos de otro y apiñados, iban detrás de sus caudillos. A su frente Hector, hijo de Príamo, marchaba, al furibundo Marte parecido; y delante del pecho la rodela de durísimas pieles fabricada y con espesa lámina de bronce refornida llevaba, y de las sienes en derredor el relumbrante yelmo retemblaba. Y queriendo la falange de los Griegos romper, acometia por una y otra parte, defendido con el escudo enorme, y esperaba que en fuga se pondrian. Mas no pudo el ánimo turbar de los Aquivos; que Ayax de Telamon á grandes pasos

á encontrarle salió, y así el primero le provocaba á singular pelea:

«Ven más cerca de mí. ¿Por qué á los Griegos »quieres intimidar con amenazas? »No somos en la guerra tan noveles; »de Júpiter tonante el duro azote »es el que nos aflige. Si tú esperas plas naves incendiar, tambien nosotros »manos tenemos poderosas muchas »que tu furor contengan, y primero »por nosotros tomada v destruida »vuestra ciudad será tan populosa. »Y cercano tú mismo, te lo anuncio, »ya tienes el momento en que, obligado ȇ la fuga, á los otros inmortales »y al padre Jove rogarás humilde »que tus caballos al ondoso viento »suelta la hermosa crin corran veloces »más que vuelan ligeros los milanos, »y que á Troya te lleven, densa nube »de polvo levantando en la llanura.»

Al decir estas últimas palabras, por encima pasó de su cabeza hácia el lado derecho, vagarosa, el águila que vuela en las alturas, y de los Dánaos exclamó la hueste con la fausta señal cobrando aliento; pero sin perturbarse, al desafio así del Griego respondió el Troyano:

«¡Lenguaraz fanfarron! ¿qué pronunciaste? »Ojalá que yo fuera hijo de Jove »y eterno, y que mi madre hubiera sido »la augusta Juno, y venerado fuese »cual Apolo y Minerva, como es cierto «que este dia fatal á los Aquivos wha de ser, y tú mismo entre sus filas 
"quedarás muerto si á esperar te atreves
"el bote de mi lanza; que su punta
"de tu cuerpo la carne delicada
"hará menudos trozos, y en las naves
"de los Dánaos tendido, de alimento
"á los perros carnívoros de Troya
"servirás y á las aves de rapiña."

Dijo, y marchó adelante, y le siguieron con inmenso clamor los escuadrones, repitiendo las últimas hileras la confusa algazara y vocería.

Y tambien por su parte los Aquivos grande clamor alzaron, ni cobardes de su antiguo valor ya se olvidaban; que firmes esperaron en su puesto de los más afamados campeones troyanos al embate poderoso; y el eco de las voces resonante de ambas escuadras penetró hasta el éter y la mansion de Joye luminosa.

## LIBRO DÉCIMOCUARTO.

Oyó Néstor el bélico tumulto, aunque en dulces coloquios y bebiendo con Macãon estaba; y agitado, así le dijo en dolorosas voces:

«¿Qué suerte, oh Macãon, á los Aquivos »reserva el Hado? Por momentos crece »el gritar de los jóvenes briosos »que las naves defienden. Tú en la tienda »sigue bebiendo el delicioso vino »miéntras el agua tibia para el baño »Hecamede prepara, y de la sangre, »y el polvo, y el sudor tu cuerpo limpia; »y en tanto yo, subido en alta loma, »prontó veré lo que sucede.» Dijo, y tomando el escudo poderoso de su hijo Trasimédes, que en la tienda le dejó por llevar el de su padre, y un astil empuñando guarnecido de agudo hierro, en presurosos pasos salió del pabellon. Y cuando estuvo ya fuera de él, en inquietud la vista tendiendo por las tiendas y las naves.

TOMO II.

se paró. Y pronto en vergonzosa fuga vió venir á los suyos acosados de los feroces Teucros, y por tierra vió tambien de los Griegos la muralla.

Como la faz del piélago espumoso, lentamente arrugándose, comienza va con sorda mareta á conmoverse, y renegrea si del alto cielo siente venir en rápidos caminos los resonantes vientos, y sus olas indecisas están sin resolverse ni á este lado ni aquel, hasta que baja onviado por Júpiter el viento que ha de reinar entónces; el anciano de esta suerte indeciso vacilaba entre dos pensamientos: ni sabia si marchar al lugar en que los Griegos estaban peleando, ó á la tienda de Agamenon, sería provechoso. Al fin le pareció más acertado al Atrida buscar. Marchó; y siguiendo entre tanto el combate, se mataban los unos á los otros; y á los golpes de las picas y espadas cortadoras con que se herian, el arnés sonoro en torno de sus pechos resonaba.

Y no léjos de allí se le juntaron los Reyes que salieran del combate heridos ántes,—de Tideo el hijo, Agamenon, y Ulíses, que subian de la costa del mar desde sus naves.—Estas léjos del campo de batalla sacadas fueran á la corva orilla del espumoso mar: las que primero aportaron las últimas de todas

en la llanura estaban, y delante de sus popas el muro fué labrado. Porque, áun siendo tan vasta la ribera, todas las naves contener no pudo en una hilera sola sin que estrecho fuese el terreno en que acampar debia la numerosa hueste. En escalones las colocaron, pues, unas tras otras, v la costa llenaron dilatada que cierran elevados promontorios.-Iban tambien los Reyes el combate á ver y la pelea clamorosa, unidos y en sus lanzas apoyados, y dentro el pecho el corazon tenian hondamente afligido. Cuando triste se les juntó el anciano, su venida nuevo terror les infundió; y al verle, así, azorado, Agamenon le dijo:

«¡Oh Néstor, grande honor de los Aqueos!
»¿Por qué hácia este lugar vienes ahora,
»la guerra abandonando y los combates?
»Mucho temo no acaso la amenaza
»Héctor me cumpla que arrogante hacía,
»delante de sus Teucros arengando,
»de no volver á Troya hasta que hubiese
»puesto fuego voraz á los navios
»y degollado á todos los Aqueos.
«Así aquel arengaba, y ya se cumple
»su amenaza. ¡Ay de mí! Sin duda todos
»los Aquivos la cólera en el pecho
»pusieron en mi daño como Aquíles,
»y á defender se niegan los bajeles.»

Néstor le respondió: «Ya su amenaza sen parte se ha cumplido; y no podria sel mismo Joye, que en los aires truena,

»lo hecho ya deshacer. La gran muralla »que esperábamos fuese de las naves antemural, y de nosotros mismos, »ha sido destruida, y los Troyanos pen los navios con rabiosa furia »pelean sin cesar. Y no podrias, »por más que conocerlo procurases. odistinguir de qué lado los Aquivos »huyendo se retiran: tan de cerca phieren y son heridos, y hasta el cielo ollega el clamor horrísono. Veamos »nosotros va si en esta desventura »queda alguna esperanza, y de qué modo »un prudente consejo de la ruina »nos salvará. Volver á la peleá yo no os propongo, porque no es posible »que animoso batalle el que está herido.»

Respondió triste Agamenon: «Oh Néstor! pues al pié de las popas de las naves »ya los Teucros pelean, y ni el muro »nos defendió, ni el excavado foso »que con mucho trabajo los Aquivos »hicieron, esperando que sería »de los bajeles y guerreros todos pinexpugnable antemural; sin duda »ha decretado el poderoso Jove »que sin honor, y léjos de su patria, »aquí mueran los Dánaos. Hubo tiempo sen que el Saturnio Jove á los Aquivos payudaba en la guerra; mas ahora ȇ los pérfidos Teucros favorece y los colma de honor como si fueran »Deidades del Olimpo, y á nosotros olas manos y el valor ha encadenado. Haced, pues, todos lo que yo dijere.

"Arrastremos del mar á la ribera, "y botemos al agua, los navíos "que de la orilla están los más cercanos; "y sujetos con áncoras, el puerto "llenen hasta que venga de la noche "la tiniebla; y si acaso el enemigo "entónces del combate se retira, "despues al ancho mar las otras naves "todas arrastraremos. Vergonzoso "no es evitar, aunque de noche sea, "el último exterminio; y en las lides "más prudente es salvarse con la fuga "que dar las manos á servil cadena.»

Con torva faz habiéndole mirado, el sabio Ulíses respondió al Atrida:

«¿Qué palabra ha salido de tu boca, »oh hijo de Atreo? ¡Miserable! Jefe »de otro ejército ser tú deberias »de cobardes compuesto, y en nosotros »no mandar á quien Jove ha concedido »desde la juventud sangrientas lides »sostener con valor, hasta que venga »la rugosa vejez, y de la vida »el término se acerque. ¿Y has tenido »valor de proponer que abandonemos »de la opulenta Troya la conquista, »despues que en ella habemos tolerado »tantos afanes? Calla, no te escuche »alguno de los Griegos esas voces »que ni asomar al labio deberia »un hombre que en el ánimo supiese »como prudente hablar, y que en su mano »cetro llevara, y comandante fuera »de ejército tan fuerte y numeroso »como el de los Aguivos que obedece

»hoy á tu voz. Por eso yo combato »el funesto dictámen que propones. »¿Quieres tú que trabada la pelea, »y mientras dura el bélico tumulto, »saquemos á la mar nuestros navíos, »para que así consigan los Troyanos más fácilmente el triunfo, cuando ahora. »que les hacemos frente, en la batalla »la mejor parte llevan? ¿No conoces vque si ven á la mar estos bajeles warrastrar los Aguivos, el combate »no querrán sostener, y á todos lados olos ojos volverán, y temerosos »huirán de la lid, y su derrota »completará el consejo que tú mismo. »siendo Jefe de todos, nos has dado?»

Y Agamenon le respondió confuso:
«No poco, Ulíses, de dolor llenaste
»con reprension tan dura y tan amarga
»mi ánimo; pero yo no he pretendido
»que mal su grado saquen los Aqueos
»sus naves á la mar. Y ojalá hubiese
»quien consejo más sano propusiera
»que el mio. Y fuera mozo, ó fuera anciano;
»que mucho al alma grato me sería.»

Y dijo el belicoso Dïomédes:

«Cerca está ese varon; y largo tiempo
»no habremos de buscarle si quisiereis
»mi dictámen seguir, y por envidia
»no despreciareis lo que yo proponga
»porque soy de vosotros el más jóven.
»Pero de ser tambien yo me glorto
»de esclarecida alcurnia; que mi padre
»fué Tideo el valiente, á quien de Tébas
»la tierra cubre ya. Tuvo Porteo

\*tres hijos valerosos que habitaron »en la alta Calidon, del anchuroso »y fértil valle de Pleuron cabeza. »y Agrio, Mélas y Eneo se llamaron. »Este, que á sus hermanos excedia »en valor, fué mi abuelo, y habitaba »en Calidon; pero mi padre tuvo »en Árgos su morada, habiendo erranto »vivido algunos años porque Jove »y las otras Deidades lo quisieron. »Y desposado allí del Rey Adrasto »con una de las hijas, habitaba »opulento palacio; y extendidas »tierras tenía de labor, y muchos »plantíos de frutales, y rebaños »de ovejas numerosos; y en destreza »para blandir la pica aventajaba ȇ todos los Aquivos. Lo refiero »porque no acaso de linaje oscuro »creyéndome y nacido de cobardes, »desprecieis mi consejo aunque acertado »v saludable sea. Yo propongo »que los tres al lugar de la pelea . »marchemos aunque heridos, obligados »por la necesidad. Y en la batalla »sin entrar y alejados de los tiros, »porque tal vez alguno de nosotros »sobre la herida antigua otra más grave »no reciba, á la lid animaremos ȇ los que fatigados de la liza »se retiraron ántes, y en sus tiendas »ociosos el combate han suspendido.» Así habló Dïomédes, y en silencio

Así habló Dïomédes, y en silencio los Reyes le escuchaban; y aprobando su parecer, á la batalla todos unidos caminaron, y á su frente el adalid de las escuadras iba.

Y no en vano sus pasos observaba el potente Neptuno; que con ellos, de un anciano tomando la figura, se reunió. Y asiendo por la diestra à Agamenon, le dijo cariñoso:

«: Atrida! el corazon desapiadado nde Aquiles mucho gozará en su pecho, pla fuga y destruccion de los Aquivos »al contemplar; que la razon le ofusca pvengativo rencor. ;Ah! pereciera, my el cielo de ignominia le cubriese! »Contigo no del todo las Deidades pirritadas están; y no es ya léjos mel dia en que los Príncipes y Jefes »de los Troyanos en la gran llanura »levantarán de polvo densa nube, y en general derrota, y fugitivos, »volver tú los verás á su muralla »de las naves y tiendas.» El potente Neptuno asi decia; y por el campo corriendo, en alarido resonante tanto gritaba cual gritar pudieran nueve ó diez mil guerreros que la liza á empezar fuesen. Tan horrendas voces arrojaba del pecho el poderoso Dios que la tierra con sus aguas ciñe y de contínuo agita, y á los Griegos dentro del corazon pujanza y brio infundió porque firmes peleasen.

Juno, del aureo trono levantada, desde las altas cumbres del Olimpo registró con sus ojos la llanura, y pronto conoció que diligente

2000年 1000年 1000

v afanoso corria por las filas su cuñado y hermano, y en el alma sintió grande placer. Tambien á Jove vió sentado en la cima prominente del Ida; y aunque mucho aborrecible á su ánimo se hiciera, meditaba cómo engañarle. Examinó cuidosa los varios artificios que podria contra Jove emplear, y el más seguro la pareció de todos su belleza realzar con adornos y del Ida á la cumbre bajar, por si, inflamado Jove en amor cuando venir la viese tan apuesta y gallarda, en breve instante en su regazo descansar queria. Y si grato le fuese, meditaba el sueño más profundo y delicioso derramar en sus párpados, y en largo sopor el alma adormecer del Númen. Marchó, pues, á la cámara que el diestro Vulcano fabricara, en los quiciales dobladas puertas afirmando, y llave de secreto añadiera, y ningun otro usar de ella sabía entre los Dioses. Y habiendo entrado, las doradas puertas cerró por dentro, y del hermoso cútis limpió todo el sudor con ambrosía. Ungióse luégo con suave aceite, celestial, perfumado, y tan fragante, que con solo moverle en los eternos alcázares de Jove, su fragancia se difundió en el cielo y en la tierra. Y habiendo ungido el sonrosado cútis y peinado el cabello, por su mano se hizo las rubias divinales trenzas

que hermosas y fulgentes coronaban la cabeza inmortal. Y con el manto que Minerva la hiciera y de labores vistosas adornara, su divino cuerpo cubrió y al pecho sujetóle con áureo broche. El ceñidor vistoso. de oro con cien borlones guarnecido, tomó despues; y en las orejas puso pendientes de tres gajos en que perlas relucientes estaban engastadas en graciosas labores. El prendido colocó al fin en la cabeza, hermoso, nuevo, y de una blancura tan brillante que con el sol luciente competia, y á los piés ajustó ricos chapines. Cuando hubo ya su cuerpo ataviado con todos los adornos, de su estancia volvió á salir; y habiendo á Citerea llamado aparte de los otros Dioses, así dijo en acento cariñoso:

«¡Hija mia! ¿quisieras una gracia »tů concederme que pedirte quiero? »¿ó me la negarás porque á los Dánaos »favorezco yo siempre en las batallas, »y á los Troyanos tú? Respondió Vénus:

«Augusta Juno, venerable Diosa, »hija del gran Saturno! Tu deseo »franca me anuncia: el corazon me inspira »hacer lo que pidieres, si alcanzare ȇ tanto mi poder.» Con solapada y dolosa intencion respondió Juno:

«Dame de amor el poderoso encanto, »y los dulces deseos con que á todos, »hombres y Dioses, á tu imperio rindes. »Al último confin de la alma tierra,

val padre de los Dioses Oceano »y á Tézis su consorte voy ahora ȇ visitar; que en paternal cariño »de los brazos de Rea me cogieron, »y dentro del alcázar me criaron, »cuando á Saturno Júpiter tonante »más abajo del mar y de la tierra »precipitó; y á verlos me encamino y á ponerlos en paz. Hace ya tiempo »que en funesta rencilla, abandonadas »sus almas á la cólera, renuncian »al tálamo nupcial; y si lograra »con halagüeñas voces inclinarlos ȇ olvidar sus querellas, para siempre »cara yo les sería y respetable.»

Respondió á Juno la risueña Vénus: «Justo ni decoroso no sería »esta gracia negar á la que hermana »siendo y esposa del potente Jove, »duerme en sus brazos.» Dijo; y de su pecho el cinto con pespuntes adornado en variada labor, donde incluidos los encantos de amor todos tenía, se quitó. Allí el amor, allí el deseo, allí de los amantes los coloquios, y allí la fácil persuasion estaba que á los más cuerdos la prudencia roba. Y al ponérsele Vénus en las manos. estas palabras misteriosas dijo:

«Toma este hermoso ceñidor, y oculto »en tu seno le lleva: en él habitan »los artificios todos. Yo te anuncio »que cualquiera que fuere tu proyecto »no vendrás sin lograr lo que deseas.»

Así Vénus decia. Sonrióse

la hermosa Juno, del Olimpo Reina; y sonriendo, el cinturon vistoso dentro ocultó del seno. En tanto. Vénus en su cámara entró; y en raudo vuelo à tierra desde lo alto del Olimpo Juno bajó. Y pasando la Pieria, y la fértil Ematia, y de los Tracios los elevados montes que de nieve están cubiertos, por las altas cumbres presurosa corria, y á la tierra no tocaban sus piés. Y desde el Atos saltado habiendo al piélago espumoso, à la gran capital llegó de Lémnos, fundada por el célebre Toante. Y á la mansion del Sueño ya llegada, hermano de la Muerte, por la diestra blandamente le asió, y así le dijo:

«¡Oh Sueño! ¡Oh Rey de las Deidades todas

»y de todos los hombres! Si otras veces

»dócil fuiste á mi voz, tambien escucha

»mi ruego ahora, y para siempre grata

»quedaré á tu favor. Del padre Jove

»aduerme tú los vigilantes ojos,

»y sus párpados cierra, así que vieres

»que ceñido le tengo con mis brazos.

»Y en pago te daré fúlgido trono,

»eterno y fabricado de oro puro,

»que Vulcano te hará con primoroso

»artificio, y en grada sostenido

»en que afirmes tu planta delicada

»cuando asistas á espléndido convite.»

Y el dulce Sueño respondió afligido: «¡Augusta Juno, venerable Diosa, »hija del gran Saturno! Fácilmente ȇ cualquier otro Dios, áun cuando fuera

mel que preside á la corriente undosa »del Océano y de los otros Dioses »es el padre comun, yo adormeciera; »pero al Saturnio Jove, ni acercarme »osaré yo, ni adormecer sus ojos, »si él mismo no lo manda. Ya otro tiempo me enseñó á ser más cuerdo tu mandato: »aquel dia que el hijo valeroso »de Júpiter el mar atravesaba »con sus bajeles, saqueada Troya. »Yo entónces, dulcemente derramado »en derredor de Jove, en delicioso »sopor el alma enajené del Númen; »y á Hércules entre tanto preparabas »estragos tú, de los furiosos vientos »el soplo destructor sobre los mares »lanzando, y del camino y de su escuadra »alejado, su nave dirigiste ȇ la opulenta Cos. Despertó Jove: Ȏ indignado á los Dioses del Olimpo ȇspero reprendia y me buscaba »por todas partes. Y del alto cielo »arrojado me hubiera, si la Noche, »que á las Deidades y á los hombres rínde, »no me hubiera salvado. Y aunque estaba »enfurecido el iracundo Jove. »su cólera calmó porque temia ȇ la Noche ofender; pero tú ahora »nuevo atentado cometer me mandas.»

Juno le respondió: «¿Por qué en tu pecho »de aquel peligro la memoria triste »y el temor se renuevan? ¿Imaginas »acaso tú que Júpiter tonante »hoy á los Teucros tanto favorece »como entônces al hijo, y que enojado

»tanto sería ahora? Tú me sigue; »y te daré de las hermosas Gracias »la más jóven, la linda Pasitea, »de quien siempre estuviste enamorado, »para que por esposa la recibas »y en legítima union con ella habites.»

Dijo; y el Sueño se alegró, y gozoso así la respondió: «Jura tú ahora »por el agua sagrada de la Estigia, »con una mano sobre la alma tierra »puesta y del mar tocando la llanura »con la otra, porque todas las Deidades »subterráneas, que moran de Saturno »en derredor, del juramento sean »testigos, que al favor agradecida »tú me darás de las hermosas Gracias »la más jóven, la linda Pasitea, »de quien yo siempre enamorado estuve.»

Dijo; y la Diosa, obedeciendo fácil. juró cual deseaba, y por su nombre todos los Dioses invocó que habitan más abajo del Tártaro y se llaman Titanes. Cuando ya su juramento la Diosa hiciera del solemne rito. en marcha se pusieron; y dejada la capital de Lémnos espaciosa, sin detenerse en Ímbros y cubiertos de oscura nube, en pasos presurosos caminaban. Llegados, en la sierra de los montes Ideos, al paraje Lecto llamado, de la mar salieron y por la tierra firme caminaban, y bajo de sus piés las altas selvas temblaban conmovidas. Allí el Sueño, antes que con sus ojos el Saturnio

Aerle pudiera, se paró; y subido en un frondoso abeto, que de todos los árboles que entónces en las selvas hubo del Ida el más agigantado se criara, y sus ramas hasta el éter el aire atravesando se extendían, oculto entre sus hojas, la figura tomó del triste pájaro que mora en los montes, y Cálcis las Deidades suelen llamar y Buho los humanos.

En tanto Juno con ligera planta al Gárgaro subió, la más excelsa cumbre del Ida; y el Saturnio Jove la vió venir. Y apénas á lo léjos la divisó, el Amor de niebla oscura su mente rodeó, como aquel dia en que el uno del otro enamorados el placer conyugal la vez primera gustaron en el lecho, sin que nada de su ardiente pasion antes supieran sus padres. Y llegada ya la Diosa, así Jove la habló: «¿Por dónde, Juno, »tan pronto aquí has llegado? Yo no veo »que cerca estén el carro y los bridones »que te hayan conducido, y en que puedas »al Olimpo volver.» Dolosa, Juno así le respondió, falsa riendo:

«Al último confin de la alma tierra, »al padre de los Dioses Oceano »y á Tézis su consorte voy ahora ȇ visitar; que en su dorado alcázar »de mi infancia cuidaron cariñosos, »y á verlos voy, y su fatal querella »terminará mi voz. Hace ya tiempo »que en funesta rencilla, abandonadas »sus almas á la cólera, renuncian .

»al tálamo nupcial. Dejé mi carro

»en las faldas del Ida y mis bridones,

»que por tierra y por mar á todas partcs

»me llevarán, y del Olimpo vine

ȇ decírtelo ahora; que pudieras

»tú conmigo enojarte, si en secreto

»al alcázar yo fuese de Oceano.»

Jove la respondió: «Cualquiera dia pá verlos podrás ir: los dos ahora pal imperio de amor cedamos. Nunca »mi corazon en amorosa llama oni Diosa, ni mujer, así ha inflamado. »Ni cuando de Ixion amé á la esposa »v de ella tuve á Piritoo, á los Dioses »en la sabiduría comparable; »ni cuando á Dánae, la gentil manceba »hija de Acrisio, que me dió á Perseo. »el más ilustre de los hombres todos: »ni cuando de la jóven de Fenicia, »la bella Europa, enamorado estuve, »y en doble fruto del amor, á Mínos »me dió y á Radamanto, que á los Dioses pen justicia igualaba; ni de Baco, »delicia de los hombres, á la madre »Sémele cuando amaba: ni doloso »cuando á Alcmena engañé, la que por hijo »me dió al valiente Alcides; ni de Céres, »la Diosa de la rubia cabellera, ocuando el amante fuí: ni de Latona »siendo favorecido, ó de tí misma: »tanto yo ardia en amoroso fuego, ocomo hoy al contemplar esa hermosura.» Y Juno replicó: «¡Temido Jove!

Y Juno replicó: «¡Temido Jove! »¿qué palabra dijiste? Si deseas

pgozar de las delicias de himeneo pen la cumbre del Ida, donde todo pcuanto pasa se ve, ¿cómo sería psi alguno de los Dioses inmortales pen el lecho nos viese, y á las otras pen el lecho levantada, no osaria par volver; porque fuera vergonzoso. Pero si folgar quieres, y te es grato, pratamo nupcial hay, el que nos hizo put hijo Vulcano, y con dobladas puertas paseguró la entrada. Allá marchemos, pya que conmigo descansar te place.

Júpiter replicó: «No temas, Juno, »que nos vea ninguno de los Dioses, »ni los mortales: de dorada nube »yo te circundaré; tal que por ella »ni el mismo Sol, cuyos sutiles rayos »fácilmente penetran, nos veria.»

Así Júpiter dijo: y en sus brazos estrechó á su consorte cariñoso, y por debajo la divina tierra hizo brotar de su fecundo seno blando y menudo trébol, oloroso tierno jacinto y loto aljofarado: y sobre aquella alfombra, que del suelo mucho se alzaba, al plácido reposo se abandonaron, y de hermosa nube dorada se cubrieron, y del éter el rocío bajaba nacarado.

Así tranquilo el padre de los Dioses dormia sobre el Gárgaro, rendido del sueño y del amor: y diligente en tanto el dulce Sueño caminaba al campo de los Griegos, la noticia á llevar á Neptuno. Y á su lado puesto, le dijo en resonantes voces:

«Pronto, Neptuno, pronto á los Aquivos »haz vencedores en la lid sangrienta »por algunos instantes, miéntras duerme »el padre Jove; que en profundo sueño »sumido queda ahora y en sus brazos »Juno le estrecha, en amorosa llama »despues de haber su corazon ardido.»

Así el Sueño decia, y presuroso á las tribus marchó de los humanos. Sintió Neptuno, al escuchar sus voces, nuevo ardor en el pecho; y vencedoras queriendo hacer á las escuadras griegas, saltó veloz á las primeras filas, y así animaba á los guerreros todos:

«¡Argivos! ¿y de nuevo la victoria ȇ Héctor, hijo de Príamo, daremos, »para que de las naos se apodere, wy grande honor alcance? Así lo espera. y de ello se gloría; porque ahora pocioso Aquíles se quedó en las naves. nel corazon airado. Pero falta mucha no hará, si en la comun pelea pel uno al otro con heróico brío onos ayudamos todos. Al combate marchemos, pues, y lo que yo dijere »por todos se ejecute. Los escudos mejores que en el campo hallarse puedan membrazando, y de yelmos relucientes ocubriendo las cabezas, y las picas más largas empuñando, al enemigo wamos, y yo de todos el primero peombatiré. Y confio en que á mi brazo »Héctor, por más que furibundo embista,

no ya resistirá. Si algun valiente neon pequeño broquel su pecho cubre, ndésele al que no sea tan ardido, ny él otro tome ponderoso y grande.

Dijo Neptuno; y los Aquivos todos, dóciles á su voz obedecieron: y en persona los Reyes, aunque heridos estaban, las falanges ordenaron. Diomedes, pues, Ulíses y el Atrida Agamenon, las filas recorriendo, cambiar mandaron las marciales armas. Las mejores tomaba el más forzudo. y entre los ménos fuertes los caudillos las no tan poderosas repartian. Y cuando va de reluciente bronce vestidas las escuadras estuvieron. marcharon á encontrar al enemigo por Neptuno guiadas, que tenía una espada terrible y anchurosa, que al relámpago ardiente semejaba. en la robusta mano; y aunque sea usar de ella en las lides prohibido, solo al mirarla tiemblan los guerreros.

Héctor de la otra parte sus legiones formaba, y el combate más reñido al pié de los bajeles encendieron el Dios que impera en las oscuras ondas y de Príamo el hijo valeroso. Este mandaba la troyana hueste, y aquel á los Aquivos defendia; y las aguas del mar hasta las naves y las tiendas llegaban de los Griegos, y á las manos vinieron las escuadras con inmensa algazara y vocería.

No braman tanto las hinchadas olas

del vasto mar en resonante playa, cuando el soplo del Bóreas estruendoso del piélago á la orilla las empuja; no suena tanto del ardiente fuego el ruido estrepitoso en las alturas del monte, cuando airado se levanta para quemar el bosque dilatado; no silba tanto impetuoso viento de frondosas encinas en las ramas, cuando más iracundo las agita; como de los Aqueos y Troyanos, al dar de guerra el espantoso grito, resonaba la voz cuando furiosos el terrible combate comenzaron.

Y fué Héctor el primero que su lanza contra Ayax arrojó, que en derechura hácia él se encaminaba. Y aunque errado no fué el tiro, tampoco herirle pudo; porque en el pecho la acerada punta vino à dar, en la parte que ocultaban el grueso correon del grande escudo y el ancho tahalí de que pendia el estoque con clavos guarnecido de plata fina, y ambos impidieron que hasta la tierna carne penetrara. Héctor airóse, cuando vió que en vano lanzara ardido la robusta pica: y sin volver la espalda, lentamente iba retrocediendo hácia los suyos para evitar que le matase el Griego. Pero cuando este vió que á sus hileras Héctor retrocedia, alzó del suelo un gran peñasco que á sus piés rodara de los muchos que el campo contenia para calzar con ellos los navíos.

Y con toda su fuerza rodeando la poderosa diestra, cual si fuese leve peonza le arrojó; v al héroe, por encima la gola del escudo cerca de la garganta, hirió en el pechc. Cual á impulso del ravo que despide de Júpiter la mano, cae en tierra de las hondas raíces arrancada la encina corpulenta, y en contorno fétido olor de azufre derramado. el valor desfallece del que cerca está y caer le ha visto, que temible es el ardiente rayo del gran Jove; así Héctor de la piedra al poderoso golpe cayó en el suelo, y de la mano soltó la enorme lanza. El grande escudo. pendiente de su cuello, le cubria; y el morrion huyó de su cabeza, y en derredor el espantoso ruido se ovó de la armadura. Y orgullosos en alta voz gritando los Aqueos corrieron hácia él, porque esperaban arrastrarle á su campo, y numerosas picas lanzaban todos. Mas ninguno. de cerca ni de léjos, al caudillo de los Teucros hirió; que cuidadosos todos los más ardidos campeones. Polidamente, Enéas, el valiente Agenor, y los jefes de los Licios, Sarpedon y su primo el fuerte Glauco, en torno le cercaban. Y tampoco los otros combatientes su defensa descuidaron; que pronto los escudos delante de él pusieron. Sus amigos en las manos alzándole de tierra.

de en medio del combate le sacaron adonde los caballos corredores tenía con el carro y el auriga, léjos de la batalla; y hácia Troya, dando él tristes gemidos, le llevaron.

Mas cuando ya del caudaloso rio, el Janto cuya rápida corriente creada fué por el eterno Jove, á los vados vinieron anchurosos, á tierra desde el carro descendieron al héroe, y con el agua rociaron su rostro. Volvió en sí; y abriendo tristo los moribundos ojos, y á los cielos alzándolos hincado de rodillas, roja sangre arrojó; pero en la arena volvió á caer de espaldas, y sus ojos negra noche cubrió: que todavía el golpe su valor debilitaba.

Los Griegos todos con mayores brios cuando salir de la batalla vieron al primer adalid de los Troyanos, se arrojaron sobre ellos del antiguo valor haciendo alarde. Y el primero Ayax de Oileo, el corredor famoso, diestro tambien en manejar la pica, a Satnio hirió. Naciera este caudillo de Nais, ninfa hermosa, que rendida á Énope, que el ganado apacentaba à la orilla del Sátniois, de él tuviera este gallardo jóven, á quien Ayax en el ijar hirió. Cayó en el polvo; v sobre su cadáver los Troyanos gran batalla trabaron y los Griegos. Y blandiendo su lanza, á defenderle corrió Polidamante; y en el hombro

derecho á Protenor, de Arcilico
nacido, hirió, y el hombro atravesando
la poderosa pica, allí clavada
quedó; y el Griego, derribado en tierra,
en su dolor el polvo, que su sangre
ya enrojeciera, con la mano asía,
miéntras Polidamante en altas voces
orgulloso decia á los Aquivos:

«¡Griegos! no en vano de la fuerte diestra »del hijo valeroso que engendrara »Pantoo, salió la pica que en su cuerpo »recibió algun Aquivo; y me parece »que de baston le servirá, y en ella »apoyado podrá bajar al orco.»

Así dijo, y sus voces orgullosas el ánimo afligieron de los Griegos, y en cólera inflamaron al valiente Ayax de Telamon, porque cayera Protenor á sus piés. Marchó ligero contra Polidamante, que á su escuadra se retiraba, y la fulgente pica lanzó; mas el Troyano, con oblícuo súbito salto, de la negra muerte se libertó. Pero la aguda pica al infeliz Arquíloco, nacido del anciano Antenor, y á quien los Dioses á morir destinaran, en la parte en que se unen el cuello y la cabeza, por la primera vértebra pasando y cortando tambien los dos tendones, hirió de muerte y derribó en el polvo; y la anchurosa frente y las narices v la boca tocaron en el suelo ántes que las rodillas y las piernas. Y Avax decia al campeon troyano:

«¡Polidamente! reflexiona cuerdo, »y dime la verdad. De este caudillo »que acabo de matar ¿no bastaria »la sangre, di, para dejar vengado Ȉ Protenor? Cobarde no parece, »ni de viles nacido; y del ilustre »Antenor es hermano, ó tal vez hijo; »que el aire todo de familia tiene.»

Así dijo, aunque bien le conocia, y en tristeza cayeron los Troyanos; pero Acamante, á defender corriendo de Arquiloco el cadaver, con su lanza á Prómaco, el Beocio, que á sus filas de los piés le arrastraba, desde cerca hirió de muerte, y jactancioso luego en voces espantosas insultaba á los Aquivos. «¡Griegos! (les decia) viviles archeros que en palabras solo »vuestro valor mostrais! El llanto y luto »no solamente son para los Teucros: »tambien alguna vez ha de tocaros ȇ vosotros morir. Mirad ahora »cómo sobre la arena el orgulloso »Prómaco yace, por mi lanza herido »y atravesado; y ved que diferida »de un infeliz hermano la venganza »mucho no ha sido. Así, cualquier guerrero »al cielo rogará que algun hermano, »ya que él deba morir, quede en su casa »vengador de su muerte valeroso.»

Así dijo Acamante, y los Aqueos, al escuchar sus orgullosas voces, grave dolor sintieron: y entre todos el que más en su pecho se indignara fué Penelao; y en veloz corrida

á Acamante siguió, que del Aquivo no osó esperar el poderoso embate. Y Penelao con su aguda lanza de cerca hirió al valiente llïoneo. que de Forbante (ganadero rico que sobre todos los Troyanos fuera amado de Mercurio, y le colmara de riquezas el Dios) era nacido, y el solo que su esposa le pariera. A este fué à quien entônces Penelao bajo la ceja á la raíz del ojo hirió; y atravesando la pupila y pasando la punta al otro lado. por la nuca salió. Cayó en la arena el Teucro con las manos extendidas: y sacando la espada cortadora el Aquivo, del cuello la cabeza le separó. Y tomándola en la mano con el asta clavada todavía en el ojo y del yelmo coronada. la levantó de tierra; y cual si fuese tierna flor de amapola, á los Troyanos la mostró, y arrogante les decia:

«¡Troyanos! del valiente Ilïoneo
» à los ancianos afligidos padres
» en mi nombre decid que en su palacio
» triste lamento empiecen; que tampoco
» de Prómaco la esposa à su marido
» recibirá en sus brazos aquel dia
» que embarcados nosotros en las naves
» à la Grecia lleguemos. » Penelao
así decia, y los Troyanos todos,
de pálido temor sobrecogidos,
en derredor solícitos miraban
por dónde huir podrian de la muerte.

Decidme ahora, oh Musas que el Olimpo habitais luminoso, quién primero de todos los Aquivos á un Troyano quitó las armas, en su sangre tintas, cuando ya hácia la parte de los Griegos inclinara Neptuno la pelea.

De Telamon el hijo fué el primero que al adalid de los valientes Misios. Irtio, mató, de Girtio el animoso esclarecida prole; y luego á Fálces Antiloco, y á Mérmero, la vida y las armas quitó. Tambien á Móris é Hipotion el bravo Meriónes dió la muerte. Á Proton y Perifétes derribó Teucro. El fuerte Menelao á Hiperenor, caudillo valeroso, en el ijar hirió; y el duro hierro, rasgando el vientre, las entrañas todas le arrancó, y por la boca de la herida rápida el alma se alejó, y al triste eterna oscuridad cubrió los ojos. Ayax de Oileo á innumerable gente mató en la fuga; que con él ninguno podia competir en la carrera, cuando puesto por Jove el enemigo en derrota, el alcance le seguia.

## LIBRO DÉCIMOQUINTO.

Luego que ya del foso y la estacada los Troyanos pasaron fugitivos, y á manos de los Griegos muchos héroes muertos dejaran; de sus carros cerca, suspendida la fuga, al enemigo pálidos de temor y acobardados hacer frente querian; y en la cumbre del Ida Jove despertó. Y del lecho alzándose, y del lado de su esposa, tendió la vista y vió que los Troyanos en derrota venian perseguidos por los Aqueos, cuya hueste toda el potente Neptuno acaudillaba. Y vió tambien tendido en la llanura á Héctor, de sus amigos rodeado, exánime, sin fuerzas, sin sentido, anheloso, y vertiendo por la boca purpúrea sangre, porque no el más débil de los Griegos le hiriera. Y á su vista, el padre de los hombres y los Dioses de él se compadeció; y á Juno vuelto, con torva faz habiéndola mirado,

así la dijo en iracundas voces: «¡Engañosa Deidad, pérfida Juno, »artifice de males! tus engaños wa Héctor cesar en la batalla hicieron. »y á la fuga entregaron sus escuadras: by yo no sé si con el duro azote »castigada por mí, tú la primera »serás tal vez entre los Dioses todos »que coja el fruto del ardid funesto. »¿No te acuerdas acaso de aquel dia paque pendiente estuviste del Olimpo by de tus piés colgué pesados yunques, »y sujeté tus manos con esposas »de oro macizo que romper á fuerza »imposible te fuese? De las nubes my los aires en medio tú colgada, »los otros Dioses en el vasto Olimpo »se consternaron todos, y soltarte ono podian, por más que rodeados ȇ tí lo procuraban. Y á uno solo »que logré asir desde el umbral celeste. »cogiéndole del pié, con furia grande »lancé á la tierra, y al caer de vida papénas un instante le quedaba. »Y ni áun asi la cólera terrible »pudo apagarse que en mi pecho ardia. »altamente afligido por el daño paue al valeroso Alcides tú causaras. ocuando unida con Bóreas sedujiste ná las borrascas, y á la mar undosa »las mandaste bajar para que el héros »por las mares errando pereciera. »Tú de su derrotero le alejaste, by a la opulenta Cos le condujiste; »pero yo le libré de los peligros

»que allí corria, y á la fértil Argos
»triunfante le volví despues que muchos
»afanes tolerara. Si aquel dia
»ya tú olvidaste, á la memoria ahora
»yo te lo acordaré, para que ceses
»en tus engaños; y verás el fruto
»que sacas con venir desde el Olimpo,
»la vista huyendo de los otros Dioses,
ȇ engañarme con pérfidas caricias.»

Así dijo; temió la augusta Juno, y en voz humilde respondió al esposo:

«Testigo ahora la fecunda tierra, »y el anchuroso cielo, y de la Estigia »el agua que hasta el fondo del averno »desde la tierra cae, y el más sirme »sagrado juramento las Deidades »hacen por ella: y séanme testigos »tu cabeza divina, y de nosotros »el tálamo nupcial, por cuyo nombre »nunca vo temeraria juraria. »de que no por mi ruego ó mis instancias »Neptuno á los Troyanos en derrota »y á Héctor ha puesto, y poderoso ayuda ȇ las huestes aquivas. Le moviera »su propia voluntad; porque, vencidos »viendo al pié de sus naves á los Griegos, »hubo de ellos piedad. Mas yo á Neptuno, »y á cualquier otro Dios, aconsejara »el camino seguir que tú siguieres.»

El padre de los Dioses y los hombres se sonrió al oirla, y placentero así la respondió: «Si en adelante, »conmigo acorde siempre, en el Olimpo »estuvieras sentada entre los Dioses, »prontamente Neptuno, aunque él quisiera

»seguir otro camino, mudaria »de parecer, tu corazon y el mío punidos viendo. Y si verdad ahora men todo hablaste, y lo que dijo el labio ppiensa tu corazon, vuelve al Olimpo men medio de los otros inmortales: »y á Íris y á Apolo di que diligentes »yengan aquí para que aquella vaya »al ejército aquivo, y á Neptuno mande que de la guerra se retire »v á su morada vuelva. En tanto, Febo má Héctor dentro del alma heróico brío »infunda y calme los dolores todos »que su aliento enflaquecen, y al combate notra vez le conduzca; y los Aquivos ocobardes haga que en inerme fuga pla espalda vuelvan, y azorados lleguen má las naves del hijo de Peleo. »Este á Patroclo, su valiente amigo, penviará á la lid; y con su lanza »lléctor le matará cuando llegado odelante de Ilion aquel hubiere, »despues de haber á muchos campeones »privado de la vida. Y uno de ellos »Sarpedon ha de ser, el valeroso »hijo mio. Y Aquíles, irritado »por su caro Patroclo, dará muerte ná lléctor; y desde entônces perseguidos »siempre serán desde las griegas naves pá su ciudad los Teucros, y los Dánaos ode Trova expugnarán los altos muros ocon astucioso ardid que á sus caudillos penseñará Minerva. Hasta que llegue nel dia en que á las lides sanguinosas »Aquíles vuelva, mi terrible enojo

who cesará, ni de los otros Dioses
permitiré à ninguno que à los Griegos
baje à favorecer en las batallas.

"Y así de Aquíles los ardientes votos
serán cumplidos. La inmortal cabeza
"moviendo yo, con juramento firme
"ya se lo prometí, cuando su madre
"abrazó mis rodillas, y doliente
"me suplicó que del gallardo jóven
"el agravio vengara." Así decia
Júpiter; y á su voz obedeciendo
la augusta Juno, desde la alta cumbre
subió del Ida al anchuroso Olimpo.

Como suele tal vez el caminante que viajó por numerosas tierras renasar las ciudades en su mente. y dice: yo aquel pueblo he visitado, y aquel otro tambien, y en un instante los vuelve à recorrer en su memoria: así la augusta Juno en raudo vuelo y en un instante al elevado Olimpo llegó, y á las Deidades congregadas halló de Jove en la mansion. Al verla todos se levantaron de las sillas. y las copas de néctar la ofrecieron; pero ella, de los otros rehusando la oferta, solo de la Diosa Témis aceptó el agasajo. A recibirla esta salió de todos la primera. y así dijo en palabras voladoras:

«¿Cómo tan pronto de la tierra al cielo »vuelves, hermosa Juno? En el semblante »asustada pareces. ¿Te ha inspirado »ese terror tu esposo?» En voz sumisa Juno la respondió: «No me preguntes, moh Témis, el motivo: ya tú sabes
meuán arrogante y despiadado sea
mel ánimo de Jove. Tú preside
mde las Deidades el banquete ahora
men el celeste alcázar; yo en presencia
mde los eternos Dioses diré luego
mla amenaza terrible que les hace
mairado Jove. Y pienso que ninguno
mni de los Dioses mismos ni los hombres
mse regocijará, por más que ahora
má espléndido festin alegre asista.m

Así la dijo, y ocupó su trono la augusta Juno. Y afligidas fueron de Jove en el palacio las Deidades, al observar que si la dulce risa dejó ver en sus labios, no la frente sobre las rubias cejas se mostraba despejada y alegre. Al fin las dijo, en delorida voz, triste y llorosa:

«¡Oh! cuán necios que somos é ignorantes. osi ofendidos de Jove deseamos »llegar á su presencia; y con razones, pó por fuerza, obligarle á que va olvido »la colera! De todos apartado. mi de nuestras bravatas él se cura ni de ellas tiene miedo, y se gloría »de que á todos los Dioses aventaja men fuerzas y poder. Así, vosotros men paciencia llevad los infortunios »que él os envie. Y á Mavorte ahora nya gran calamidad ha rodeado; porque Ascálafo ha muerto en la pelea. vá quien él sobre todos los mortales ptierno amaba, y por hijo reconoce.» El furibundo Marte al escucharla

bajó la diestra y el fornido muslo se hirió indignado, v en dolientes voces dijo: «No os irriteis conmigo ahora, »Dioses que las moradas eternales »habitais del Olimpo, si la muerte »para vengar de Ascálafo á las naos »ya de los griegos voy. Aunque estuviera »predicho por el Hado que de Jove »herido con el rayo allí debía »quedar entre los muertos y la sangre »derribado en el polvo; no dudara ȇ la tierra bajar.» Así les dijo: y al Miedo y al Terror que los caballos uncieran ordenó y él diligente tomó sus armas todas, que á lo léios en hórrido fulgor resplandecían.

Y de Jove mayor hubiera sido el enojo, y terrible la venganza que entónces de los otros inmortales él hubiera tomado, si Minerva, por la suerte solícita de todos, del áureo trono en que sentada estaba alzado no se hubiese; y presurosa al pórtico saliendo, no á Mavorte quitara el morrion de la cabeza, y el broquel de los hombros, y la pica de la robusta mano; y arrancada, no la hubiese apartado de sus ojos clavandola en el suelo. Al iracundo Marte despues en poderoso acento así la Diosa reprendió, y le dijo.

«Furioso, dementado! ¿No conoces »que á tu ruina imprudente caminabas? »¿Tienes tal vez en vano los oidos »para oir? ¿La razon y la vergüenza

»perdiste acaso? ¿De escuchar no acabas »lo que Juno decia, cuando ahora ovino de hablar con el potente Jove? nio, despues de sufrir pesares muchos, poquieres, mal de tu grado y afligido, wal Olimpo volver y daño grave pacarrear á todos? Sí: que Jove, vá los Teucros dejando y los Aqueos, pen busca nuestra volverá al Olimpo malborotando el cielo, y al que coja, minocente ó culpado, de su enojo »hará sentir el peso. Por tu vida ote ruego que la cólera depongas »que la muerte del hijo te ha excitado. »Considera que alguno habrá ya muerto »que en fuerzas y valor le aventajaba, »ó morirá; porque imposible fuera »de la muerte librar al que ha tenido »padre mortal, ó de mujer naciere.»

Dijo Minerva, y al furioso Marte hizo sentar sobre el excelso trono: y Juno fuera del celeste alcázar á Iris, la mensajera de los Dioses, llamó y á Febo. Y con los dos hablando, así dijo en palabras voladoras:

«Júpiter quiere que bajeis al Ida; »y luego que llegado á su presencia »los dos hubiereis, lo que aquel os mande »obedientes haced.» Estas razones dichas, volvió al palacio y en su trono otra vez se asentó la augusta Juno.

Iris y Febo, pues, en raudo vuelo del Olimpo bajaron luminoso; y llegados al Ida, en la alta cumbre del monte descubrieron asentado al hijo de Saturno y de olorosa nube cercado en torno. A la presencia del Dios que junta las espesas nubes venidos, se pararon: y el Saturnio no al verlos se enojó, porque obedientes fueran á los mandatos de su esposa. Y con Iris hablando la primera, así la dijo en imperiosas voces:

«Iris veloz! á las aquivas naos »camina diligente y á Neptuno »mi voluntad anuncia, y mensajera »no tú seas falaz. Dile que pronto »la guerra abandonando y los combates, ȇ las moradas vuelva de los Dioses »ó al profundo del mar. Si á mis palabras »obedecer no quiere y las desprecia, »medite bien en lo interior del pecho »si, aunque valiente sea, de mi brazo Ȏl podrá resistir á la pujanza; »porque vo mucho le aventajo en fuerzas. »y tengo más edad. Ni ya á decirse »mi igual se atreva, cuando sólo al verme »tiemblan los otros Dioses.» Así dijo, é Iris inobediente à su mandato no se mostró; que de los altos montes bajó del Ida en vagaroso vuelo á la llanura. De las altas nubes como desciende rápida la nieve, ó el helado granizo, por el soplo del Bóreas conducida que á los cielos. si de continuo sopla, restituye la claridad; así la veloz Iris diligente volaba, deseosa de llevar el mensaje. Y de Neptuno llegada á la presencia, así le dijo:

«A tí, Neptuno, que en el mar imperas, »Jove me envia; y por mi voz te manda »que, la guerra dejando y los combates, »ó vuelvas á la junta de los Dioses, »ó al profundo del mar. Y si al mandato »obedecer no quieres y desprecias »el consejo, amenaza que contigo »vendrá en persona á pelear: y dice »que resistir no quieras á su brazo, »porque en fuerzas á tí mucho aventaja »y tiene más edad; ni ya te atrevas »á decirte su igual, cuando á su vista »tiemblan los otros Dioses del Olimpo.»

Altamente indignado el poderoso Neptuno, respondió: «Por vida mia, »que, aunque valiente él es, ha hablado ahora peon arrogancia mucha si pretende »sujetarme por fuerza y mal mi grado, »siendo igual mi poder. Sólo tres hijos pá Saturno parió su esposa Rea; »Júpiter el primero, yo el segundo, »v el tercero Pluton que en las regiones »infernales domina: y dividido pen tres partes el orbe, á cada hermano »imperar en la suya omnipotente pla suerte dió. En el piélago espumoso »habitar fué la mia; en las tinieblas pvivir la de Pluton; el ancho cielo, »del éter y las nubes rodeado, ȇ Júpiter tocó; pero la tierra ov del Olimpo las nevadas cumbres »quedaron en comun. Así, de Jove ono yo al capricho arreglaré mi vida. »En paz ocupe la region del éter; opero, por más que poderoso él sea,

wno pretenda con fieros y amenazas wamedrentarme, cual si yo nacido whubiera sin valor. Y más valdria wque ese lenguaje duro y altanero wcon las hijas tuviese y con los hijos wque de él nacieron; y aunque mal su grado, wvivieran todos á su yoz sujetos.»

Iris le replicó: «¿Y al padre Jove »quieres, Neptuno, que respuesta lleve »tan dura y altanera? ¿No querrias »algo mudar? De los varones cuerdos »dóciles son las almas; y ya sabes »que las tristes Euménides los pasos »de los hermanos siguen que soberbios »al mayor en edad no reverencian.»

Respondióla Neptuno: «¡lris divina! »cuerdamente has hablado: es dicha grande »que un mensajero aconsejar prudente »sepa tambien. Pero dolor terrible »del corazon y el alma se apodera, »cuando veo que en voces iracundas »reprender quiere el orgulloso Jove vá quien igual en suerte hiciera el Hado. »Mas, áun así, vo cederé este dia »respetando su enojo; pero sabe... »y esta amenaza escucha. Si pretende, »contra mi voluntad y la de Palas, »de Juno, de Mercurio y de Vulcano, ȇ Troya conservar y no consiente ven que arruinada sea, y á los Griegos mel alto honor de la victoria quita; »sepa que de nosotros será eterna »la cólera rabiosa.» Así la dijo; y la hueste de Grecia abandonando, se sumergió en el mar; pero su falta

œ. .

sintieron altamente los Aquivos.

Y hablando luego Jove con Apolo, así le dijo: «Marcha, caro Febo, ȇ Héctor á confortar; que ya Neptuno, »por evitar mi cólera terrible. »al mar se retiró. Si no lo hiciera, »de la batalla el ruido estrepitoso »los otros Dioses escuchado habrían, ȇun los que bajo de la tierra moran pen torno de Saturno. Pero ha sido ȇ él más útil, y á mí, que acobardado »delante de mi diestra poderosa mántes haya cedido; que el combate ono sin mucho sudor se acabaría. »Toma tú ahora mi égida en la mano, men el aire la agita, y á los héroes »aquivos pon en fuga; y del valiente »Héctor tú cuida, y prodigiosa fuerza »le infunde, hasta que lleguen los Aquivos »en fuga al Helesponto y á las naves; »que, llegados allí, de la fatiga »haré yo que los míseros respiren.»

Así Júpiter dijo; y al mandato Apolo de su padre obedeciendo, cual gavilan que la region etérea atraviesa veloz (pues de las aves es la más voladora), y enemigo de las palomas siendo, despedaza la que coger logró; de la alta cumbre bajó del Ida y encontró asentado á Héctor, que recobrara ya el sentido y alzárase del suelo, y conocia á los caros amigos que dolientes en torno le cercaban. Y cesado habian ya el sudor y el anheloso

respirar; porque Júpiter sus fuerzas renovara. Y poniéndose á su lado, así le dijo el Flechador Apolo:

«¡Héctor, hijo de Príamo! ¿Qué veo? »¿Cómo así, de los otros apartado, »estás ocioso aquí y desfallecido? »¿Te oprime el alma dolorosa cuita?»

Y con lánguida voz el valeroso
Héctor á Febo respondió: «¿Quién eres,
»oh benigna Deidad, que á mi presencia
»te dignas de venir, y esta pregunta
»solícita me hiciste? ¿No has oido
»que al pié de los bajeles de los Griegos,
»miéntras yo sus falanges destrozaba,
»Ayax de Telamon con una piedra
»me hirió en el pecho, y de la liza mucho
»hizo que me alejase? Pues entiende
»que exhalando los últimos alientos
»en anheloso respirar, pensaba
»que hoy el alcázar de Pluton veria
»y la triste mansion de los finados.»

Díjole Febo: «Tu temor acabe; »pues á ayudarte el hijo de Saturno, »y á tu lado asistir, y defenderte »con áurea espada refulgente armado, »un Dios te envia; el Flechador Apolo. »Y este soy yo, que de la negra Parca »te libré siempre, y de la excelsa Troya »siempre tambien el defensor he sido. »Manda, pues, á los Cabos de la hueste »que guíen los caballos corredores »hácia las griegas naves; que el primero »yo marcharé y á los caballos fácil »allanaré el camino, y á los héroes »griegos haré que las espaldas vuelvan.»

Con estas voces, poderoso brío inspiró Febo al adalid de Troya.

Cual fogoso alazan que, acostumbrado á bañarse en el agua cristalina del río, se impacienta si al pesebre le detienen atado, y los ronzales rompiendo corre con ligera planta por la llanura, la cabeza erguida, ondeantes las crines sobre el cuello, y de su lozanía haciendo alarde, y con fácil galope alegre vuela al verde soto en que pacer solia con los otros caballos; así el héroe, apénas resonara en sus oidos la voz de la Deidad, se alzó del suelo. Y moviendo con fácil ligereza los piés, á sus legicnes animaba.

Como suelen los perros y pastores perseguir en el monte, ya al venado, va á la cabra montés, y se refugia el tímido animal á la espesura de la selva, y subido en alta roca salva la vida, ni los hados guieren que alli le cojan, y el clamor oyendo melenudo leon sale al camino, v en fuga pone á la cuadrilla toda por más que en el alcance esté empeñada: de esta suerte los Griegos, que orgullosos en confuso tropel siempre seguian á los Teucros hiriéndoles osados con espadas y picas de dos cortes. cuando ya vieron que Héctor animoso por las filas corria de los suyos, es consternaron, y á los piés el alma se les cayó. Mas viéndolo Toante.

el hijo de Andremon, y el más valiente de los Etolos, que vibrar sabía desde léjos el dardo y con su lanza á pié firme tambien al enemigo acometer (y pocos de los Griegos en las juntas ventaja le llevaban cuando la juventud en el certámen de la elocuencia disputaba el premio), así dijo á los otros adalides:

«¡Oh dolor! gran prodigio con mis ojos »estoy mirando, pues con tal denuedo, »y evitada la muerte, á los combates »Héctor vuelve otra vez, cuando creia »nuestro comun deseo que á las manos »de Ayax de Telamon muerto quedara. »Pero benigno alguno de los Dioses »le libró de morir, y le ha salvado. ȃl á muchos Aquivos de la vida ȇntes privó, y recelo que otros muchos »muertos serán ahora por su mano; »que no sin voluntad del padre Jove »al frente ya de su escuadron se muestra »tan arrogante y fiero. Mas vosotros »mi consejo seguid. Hácia las naos »retirarse mandemos á la turba »de oscuros combatientes, y nosotros. »cuantos en el ejército hasta ahora »de ser los más valientes nos preciamos, »esperemos aquí; y al enemigo, »con las picas alzadas, al encuentro »salgamos, para ver si rechazarle »conseguimos. Y espero que en la hueste »Héctor á penetrar de los Aquivos »osado no será, por más que venga »respirando furor.» Así decía,

y todos su dietámen aprobaron. Ayax de Telamon é Idomeneo. y Teucro y Meriónes, y el ardido Méges, la flor de las escuadras todas habiendo reunido, la batalla contra Héctor y los suyos disponian; y entre tanto la turba de los Griegos á las naves tornaba, y los Troyanos en escuadron cerrado la pelea trabaron los primeros. A su frente Héctor venía en arrogantes pasos; y los hombros cubiertos de áurea nube delante de él Apolo caminaba con la égida brillante defendido. espantosa, versátil v con borlas de oro por todas partes guarnecida. que el inclito Vulcano en otro tiempo para sí fabricara y se la diera al padre Jove, que con ella armado al mísero linaje de los hombres terror inspira. En la potente diestra agitándola, pues, airado Apolo, el escuadron guiaba de los Teucros; y los Aquivos firmes esperaban en numerosa hueste y apiñados. y de una y otra parte clamoroso grito se alzó. Saltaban las saetas de los tirantes nervios de los arcos. y numerosas picas relucientes lanzadas eran; y unas en el cuerpo de algun valiente joven se clavaban, v otras muchas en medio del camino v sin tocar al delicado cútis de un Troyano, caian en el polyo, en su carne cebarse deseando.

Mientras que Febo la égida en su diestra inmoble tuvo, de las dos falanges las saetas volaban y los tiros, y á su golpe caian los guerreros. Mas cuando ya mirando en derechura á los Aqueos, la agitó en el aire, y el espantoso grito de la guerra él mismo dió, en el pecho á los Aqueos el ánimo abatió, y acobardados de su valor antiguo se olvidaban. Como á deshora de la noche oscura á la vacada de robustos bueves ó al rebaño de cándidas ovejas, si ausente está el pastor, acometiendo de repente dos fieras la deshacen; así, ya acobardados los Aquivos, en desórden y fuga se pusieron; que en su pecho el terror infundió Apolo, y á Héctor y á los Troyanos la mudable victoria concedia. Disipada la hueste de los Griegos, uno á uno mataban los Troyanos á aquel héroe que en suerte les cabia. Héctor á Estiquio, amigo del valiente Menesteo. mató, y á Arcesilao que la hueste guiaba de Beocia: el claro Enéas á Medonte y á Jaso armas y vida quitó tambien. Medonte, hijo bastardo era de Oileo, y Jaso acaudillaba una de las escuadras atenienses, y á Esfelo, que de Búcolis naciera. debia el ser. En las primeras filas mató Polidamante á Mecisteo, á Equio Polítes, y Agenor á Clonio; y tambien á Deyoco por la espalda,

miéntras huia, sobre el hombro Páris hirió con una lanza y por el pecho vino á salir el afilado bronce.

Miéntras que á los cadáveres las armas quitaban los Troyanos, los Aqueos, á la estacada y el profundo foso arrojándose todos en la fuga, uno por una parte otro por otra, al muro se acogian obligados de la necesidad; y á sus escuadras Héctor, en altas espantosas voces, mandó que acometieran á las naves sin detenerse á recoger despojos.

«Al que de los navíos de los Griegos »alejado yo encuentre (les decia), »muerte allí le daré; ni su cadáver »quemarán en la pira sus hermanos »y hermanas; que delante de los muros »de nuestra capital voraces perros »le harán pedazos.» Dijo, v el azote sobre el lomo tendió de los caballos para que caminasen, y corriendo por medio de las filas, con sus voces animaba á los Teucros. Y gritando éstos con él, y en amenazas fieras retando á los Aquivos, al combate los bridones, que ufanos arrastraban los magníficos carros, dirigian con grandes y espantosos alaridos.

Apolo, que á su frente caminaba, del hondo y ancho fozo las orillas ambas hollando, con los piés la tierra echó en medio del hoyo, y un camino, á manera de puente, á los Troyanos facilitó espacioso. Era su anchura

là que puede medir robusta lanza cuando la diestra de forzudo jóven que intenta hacer de su vigor alarde léjos la arroja, y por aquel camino escuadrones enteros de Troyanos hasta el muro llegaban. Y á su frente marchando Apolo, y la égida terrible en su mano teniendo, la muralla tan fácil derribó de los Aquivos. como el rapaz que en inocente juego á la orilla del mar de leve arena un valladar levanta y con la mano y los piés luégo le derriba y ríe. Así tú, Apolo, el anchuroso muro que con tanta fatiga los Aquivos afanosos labraran allanaste. v terror en sus almas infundiendo. en vergonzosa fuga los pusiste. Mas, llegados al pié de sus bajeles, hicieron alto allí; y aunque abatidos, los unos á los otros se animaban á pelear. Y á los eternos Dioses las dos manos alzadas, en ardiente plegaria humildes suplicaban todos, y más que todos Néstor, el anciano, el númen tutelar de los Aquivos. Y al estrellado cielo levantadas ambas manos, á Júpiter decia:

«¡Oh padre Jove! si en la fértil Árgos
»al quemar en tus aras de los bueyes
»ó las pingües ovejas las sabrosas
»piernas, alguno te pidió que salvo
»tú le volvieses al hogar paterno,
»y con firme señal se lo otorgaste;
»no ya olvides aho tus promesas,

»oh dueño del Olimpo. Nos defende »contra la dura Parca, y no permitas »que así por los Troyanos los Aqueos »vencidos hoy y degollados sean.»

Esto decia, y escuchando Jove benigno su plegaria, en grande trueno el aire estremeció; pero al oirle, creyendo que era favorable auspicio, de nuevo acometieron los Troyanos à los Aquivos, y à la lid sangrienta con más ardor volvieron animosos. Como del vasto mar las grandes olas embisten al costado del navio. y pasando del borde por encima en la cubierta caen si la fuerza del viento las impele y resonante en alto las levanta; así los Teucros, del asolado muro las ruïnas orgullosos pisando, sus bridones à las naves guiaban de la Grecia, y bajo de las popas el combate se trabó. Desde cerca los Troyanos con afiladas picas batallaban en sus carros subidos: los Aqueos, que á lo alto de sus naves se acogieran, desde allí con las perchas que tenian para naval combate reservadas, eran y de duro fresno y á la punta de agudo hierro estaban guarnecidas, rechazar procuraban á los Teucros.

Miéntras que los Aquivos y Troyanos á la parte exterior del alto muro y fuera de las naves peleaban, en la tienda Patroclo del valiente Eurípilo quedó, y al caro amigo en plácido coloquio entrenia, y süaves remedios le aplicaba que los negros dolores mitigasen. Mas al ver que furiosos los Troyanos pasaran ya del arruinado muro, y que todos los Griegos en derrota huian á las naves azorados mucho alzando clamor; enternecido, suspiros exhalaba dolorosos. Y bajando la diestra recio golpe en el muslo se dió, y en triste acento al hijo de Evemon así decia:

«Por más que de mi auxilio necesites, »ya más no puedo, Eurípilo, á tu lado »permanecer; que cerca de las naves »grande comienza y hórrida batalla. »A tí el fiel escudero te consuele; »yo á la tienda de Aquíles presuroso »volveré, á ver si persuadirle puedo »que torne á las batallas. ¿Y quién sabe »si de alguna Deidad favorecido, »yo con súplicas tiernas y razones »su alma conmoveré? Muy poderosos »suelen ser de un amigo los consejos.»

Apénas estas voces pronunciado hubo Patroclo, con ligera planta se encaminó á su tienda; y los Aquivos el choque sostenian animosos contra Héctor y los suyos. De las naves, aunque estos en el número inferiores eran mucho, alejarlos no podian, y tampoco lograban los Troyanos, rompiendo la falange de los Griegos, en las tiendas entrar y los bajeles. Como el hábil artifice que todas

las reglas sabe, y de Minerva misma las aprendió, con igual nivela, escuadra en mano, el ponderoso mástil al hacer un navio; tan iguales el combate alargaban clamoroso Aqueos y Troyanos, repartidos en diversas escuadras; y las unas en torno de un navio peleaban, v otras en derredor de otro navío. Héctor adonde estaba el animoso Ayax de Telamon se encaminara; y ambos héroes valientes combatian por un solo bajel sin que pudiesen, ni Héctor al Dánao retirar y fuego echar en la cubierta, ni el Aguivo rechazar al Troyano de la nave desde que un Dios allí le condujera. Pero sí pudo con aguda pica el pecho atravesar de parte á parte à Caletor de Clitio, que llevaba para abrasar la nave ardiente fuego. Cavó en la arena el campeon Troyano, retembló el suelo alrededor en triste ronco ruïdo, y la encendida tea de su mano cayó. Y apénas Héctor vió derribado en tierra y moribundo á su deudo delante del navio, para animar á Licios y Troyanos, así les dijo en espantosas voces.

«¡Teucros, Licios, Dardanios, que de cerca »acostumbrais á pelear! Ahora »no ya el pié retireis de la batalla »teniendo al enemigo acorralado; »y del hijo de Clitio, que valiente »combatiendo en las naos muerto queda, »defended el cadáver, no le quiten »sus armas los Aqueos.» A los suyos así animaba el adalid Troyano, v contra Avax lanzó su larga pica. Y aunque errado fué el tiro, al escudero el fuerte Licofron hijo de Mástor, que al lado de su príncipe asistia. en la cabeza hirió sobre el oido con el agudo bronce, y en la arena de lo alto de la popa de la nave cayó de espalda, y sin vigor sus miembros todos quedaron. En Citere habia nacido el infeliz; y habiendo dado la muerte á un hombre, del hogar paterno á Salamina huyó y en el alcázar de Ayax vivia. Estremecióse el héroe cuando le vió caer, y en anhelosa voz gritaba á su hermano: «¡Dulce Teucro! »ya de Mástor el hijo, á quien nosotros »cuando desde Citere á Salamina »errante vino en el paterno alcázar »hospedamos, y siempre cariñosos »honrábamos á igual de nuestro padre. ȇ manos de Héctor pereció. Mas ¿dónde »hov tienes tú las flechas matadoras »y el arco, don del Flechador Apolo?»

Oyóle Teucro, y en veloz carrera vino á unirse con él. En una mano el balleston elástico traia, y en otra de saetas bien provisto el flechero; y volviéndose á la escuadra del enemigo y aceradas puntas lanzando sin cesar, con la primera á Clito hirió, de Pisenor nacido y de Polidamente camarada.

TOMO II.

Clito entónces el carro y los bridones regía del amigo, y oficioso á aquella parte rápido acudia donde más en desórden las falanges á ceder empezaban, conociendo que á Héctor y á los Troyanos de este modo grato se haria. Pero pronto al triste, cuando más animoso peleaba, llegó la fatal hora de que nadie le pudo libertar; porque en el cuello por detrás se clavó la aguda flecha: y exhalando suspiros dolorosos, desde el carro cayó. Retrocedieron los bridones, y el carro, ya vacío, por entre los cadáveres y arneses, arrastraban con ruido estrepitoso. Advirtiólo su dueño; y los bridones á sujetar corriendo apresurado de todos el primero, los detuvo; y á Astinoó, de Protion nacido, los entregó, mandándole que cerca de él allí los tuviese y á su vista, y de nuevo se entró por la batalla. Sacó Teucro otra flecha voladora. y á Héctor iba á tirarla; y si la vida, hiriéndole con ella, le quitara, pronto la lid hubiera terminado que ostinada seguia en los bajeles. Pero á la mente próvida de Jove, que á Héctor guardaba, la intencion de Teucro no se ocultó; y habiéndole rompido del balleston la retorcida cuerda cuando á Héctor apuntando la estiraba, del alta gloria de matar al héroe le privó la Deidad. Huyó la flecha

por diverso camino, y de la mano del Griego en tierra el arco poderoso cayó tambien, y enfurecido el jóven dijo al hermano en dolorido acento:

«¡Triste de mí! Ya veo que irritado Ȉlgun Dios el valor inutiliza »que mostramos los dos en la pelea: »y él ha sido el que ahora de mi mano »derribó en tierra el arco poderoso »y la cuerda rompió recien torcida »que yo mismo le puse esta mañana »para que, sin romperse, de las flechas »sostuviese el empuje, y numerosas »contra los enemigos las tirase.»

Y Ayax así le dijo: «¡Dulce hermano! »el arco deja ahora y las saetas »en el suelo. Ya ves que las ha roto »enemiga Deidad que á los Aquivos »persigue airada, y su valor envidia. »Toma en la mano poderosa lanza. »cubre los hombros de anchuroso escudo, »y valiente pelea con los Teucros y á los otros anima con tus voces; »para que los Troyanos, aunque ahora »vencedores estén, no sin trabajo »tomen las naves. En lidiar nosotros »pensemos solamente.» Así decia: y Teucro, encaminándose á su tienda, dejó allí el balleston; y de los hombros un escudo colgó de cuatro pieles formado, y con un yelmo la cabeza se cubrió refornido, y en la mano tomó robusta lanza guarnecida de agudo hierro; y en veloz carrera volvió á donde su hermano le esperaba.

y á su lado se puso. Cuando visto Héctor hubo que inútiles yacian del Griego las saetas, en alegres voces gritó á los Teucros y auxiliares:

«¡Teucros, Licios, Dardanios valerosos! »sed varones, amigos, y acordaos »del antiguo valor mientras que dure »la batalla en las naves. Por mis ojos »he visto yo que del mejor archero »el arco ha roto y voladoras flechas »el mismo Jove; que á los hombres fácil »es conocer á quiénes con su mano »defiende Jove y el honor del triunfo pen las batallas da, y á cuáles niega »su favor y las fuerzas enflaquece; ocómo ya de los griegos la pujanza »y el valor debilita, y á nosotros »con su poder ayuda. A los navíos »acometed en escuadron cerrado: »v aquel de entre vosotros que de cerca »ó de léjos herido, de la vida »al término fatal aquí llegare, »alegre muera; que glorioso y dulce »es morir en defensa de la patria. »Y libres además sus tiernos hijos »quedarán y su esposa, y menoscabo »no sufrirán sus bienes, si en las naves ȇ su tierra volvieren los Aqueos.»

Así dijo, y á todas sus escuadras más aliento inspiró. Del otro lado Ayax tambien gritaba á sus legiones:

«¡Argivos! ¡qué vergüenza! Ya es preciso, »ó todos perecer, ó de las naves »rechazar á los Teucros y salvarnos. »¿Imaginais tal vez que si tomadas

## LIBRO XV.

»fueren por Héctor, al país nativo por tierra volvereis? ¿No estais oyendo »cómo á toda su gente en altas voces walegre anima, y les promete ufano preducir á ceniza los navíos? »Y no, cierto, á la danza los convida, osino á la lid terrible; y á nosotros »otro camino de salud no queda »que valientes lidiar con los Troyanos, »y vencer, ó morir. Es más glorioso »acabar de una vez, ó en la victoria wasegurar la vida, que dejarse »de esta suerte matar en la pelea, plentamente, en las naves, indefensos. »por soldados que son á los Aquivos »en número y valor tan inferiores.»

Ayax de Telamon así á los suyos animó á pelear: Héctor en tanto quitó la vida á Esquédio, el valeroso hijo de Perimédes, que mandaba los Focenses. Tambien á Laodamante, otro hijo de Antenor que los peones de Troya acaudillaba, con su pica Avax mató. La vida y la armadura despues quitó el augur Polidamento á Oto, el Cilenio, que de Méges era el escudero. Cuando vió el caudillo que de las armas á Oto despojaba Polidamente, acometió furioso con la pica. El Troyano ladeóse, y así evitó la muerte; porque Febo no permitia que de Panto el hijo quedase muerto al pié de los bajeles, pero despues á Cresmo con su lanza Méges atravesó. Cayó en la arena



102

ILÍADA.

el Troyano y en ruido temeroso el suelo retembló, y de la armadura le despojó el Aquivo. Mas en tanto que el hijo de Fileo de los hombros del cadáver las armas arrancaba. saltó sobre él en rápida carrera bólope, que de Lampo era nacido hijo de Laomedonte v en sus dias el más fuerte de todos los guerreros. y tambien él en las sangrientas lides estaba ejercitado. Y desde cerca arremetiendo con aguda pica, el escudo del hijo de Fileo por el medio rompió; pero la cota de bien tejidas poderosas mallas con que el pecho del héroe defendido estaba, le salvó. Trajo Fileo de Éfira, situada á las orillas del claro Seleente, aquella cota, que Eufétes, Rey de la ciudad, le dier, en señal de amistad y de hospedaje. porque puesta en las lides la llevara y con ella su pecho defendiese contra los enemigos; y este dia tambien libró de muerte inevitable al hijo. Viendo Méges que la pica á herirle no llegara, en lo más bajo de la cimera del bruñido almete dió una lanzada al Teucro, y la garzota de crines de caballo al suelo vino con toda la cimera, que teñida nuevamente de púrpura brillaba. Miéntras Méges seguia combatiendo y vencer esperaba, Menelao acudió á socorrerle, y á la espalda

de Dólope sin que éste lo advirtierà poniéndose, en el hombro con la pica le hirió. La punta, atravesando el pecho impetuosa y deseando ardiente adelante pasar, por la garganta salió, y de cara el adalid troyano cayó en la arena. Fueron presurosos Méges y Menelao de las armas á depojarle; pero viólos Héctor, v en alta voz á todos sus hermanos mandó que defendiesen el cadáver. Y vuelto al valeroso Melanipo. hijo de Hicetaon, deudo cercano del infelice Dólope, con dura reprension le aguijaba.-Hasta que á Troya á guerrear vinieran los Aqueos, habitaba en Percope Melanipo numerosa vacada apacentando; mas despues que los Griegos en las naves vinieron á Ilïon volvióse á Troya, y por su gran valor entre los Teucros todos sobresalia, y le hospedara en su palacio el Rey, y cual si fuera alguno de sus hijos le queria.-A este guerrero, pues, en altas voces Héctor entónces reprendió, y le dijo:

«¿Y seremos nosotros tan cobardes, »oh Melanipo? ¿El corazon ahora »conmovido no sientes, á la vista »el cadáver teniendo de tu primo? »¿No ves cómo de Dólope los Griegos »pelean por llevarse la armadura? »Sígueme, pues; que mengua ya sería »de léjos batallar con los Aquivos, »hasta que todos ellos traspasados »por nuestras lanzas sean, ó ellos tomen »la fuerza de llïon, y la destruyan »en general ruïna, y á cuchillo »pasen á sus valientes ciudadanos.»

Dichas estas palabras, el primero Héctor marchó. Siguióle Melanipo, á los Dioses igual en valentía, y al verlos, á los hijos de la Grecia Ayax de Telamon así animaba:

«¡Mostrad aquí vuestro valor, amigos! »y el desprecio temed con que el valiente, »cuando ya se ha trabado la pelea, ȇ los cobardes mira. En las legiones »en que los unos el desprecio temen »de los otros, son más los que se salvan »que los que mueren. Si cobardes huyen, »ni gloria alcanzan, ni ayudarse pueden »los unos á los otros.» Así dijo Ayax, y todos, aunque ya resueltos á defenderse estaban, al oirle más valientes se hicieron, v cercaron con un muro de bronce los navíos. A los Troyanos alentaba Jove; mas no cobarde entónces Menelao olvidó la defensa, que cuidoso con sus voces á Antiloco animaba á que el valor mostrase, y le decia:

«¡Antíloco! de todos los Aqueos »eres aquí el más jóven, y ninguno »en el correr te iguala ni más fuerte »es que tú en la pelea. Si lograses, »impetuoso arremetiendo, alguno »matar de los Troyanos!...» Esto dijo el Atrida; y habiendo así animado con sus voces al jóven, á su escuadra se retiró, y Antíloco, brioso, fuera saltó de la primera fila.

Y en derredor mirando precavido, vibró la aguda reluciente lanza; y al verla por su mano despedida huyó cobarde el escuadron de Troya.

Pero no en vano la arrojó; que al fuerte hijo de Hicetaon, el animoso

Melanipo que ardiente á la pelea venía, á la raíz de la garganta se la clavó en el pecho, y el Troyano cayó en el polvo, y retembló la tierra.

Y Antíloco saltó sobre el cadáver, ganoso de quitarle la armadura.

Como salta el lebrel sobre el herido ciervo, que de su cama descuidado sale á pacer, y el cazador le pasa con acerada flecha, y moribundo viene á caer sobre la verde yerba; así el hijo magnánimo de Néstor sobre el cadáver tuyo, oh Melanipo, saltó para quitarte la armadura.

Mas Héctor lo advirtió, y por las primeras filas atravesando, del Aqueo al encuentro salió; y aunque valiente guerrero fuese Antíloco, á esperarle no atreviéndose, huyó precipitado. Como la fiera que mató los perros, ó al pastor que guardaba las ovejas, despues de hecho el estrago se retira antes que acuda gente, así de Néstor el hijo huyó; mas Héctor y los suyos, dando terribles voces, derramaban siempre copiosa lluvia de saetas: y él, llegado á la escuadra de los Griegos,

paróse, y dió la cara al enemigo.

Entónces los Troyanos, semejantes á leones hambrientos, se arrojaron sobre las naves en tropel confuso, de Jove por la diestra protegidos que siempre nuevo ardor les infundia. La Deidad, el valor de los Aqueos debilitando, y el honor del triunfo negándoles, en su ánimo queria á Héctor, hijo de Príamo, la gloria dar de que fuego ardiente é indomable echara en los navíos, y de Tétis así el fatal deseo se cumpliera. Pero sólo esparaba con sus ojos ver la llama salir de algun navío que empezara á quemarse, y desde entónces poner debia en fuga á los Troyanos y la victoria dar á los Aqueos. Por eso ahora á destruir las naves con impulso agitaba poderoso á Héctor, que mucho en llama abrasadora quemarlas impaciente deseaba.

Cual, blandiendo su lanza, se enfurece Marte en la guerra, ó cual en alto monte el fuego se embravece, cuando abrasa espesísima selva; tal ahora Héctor se enfurecia, y en espuma blanca tiñendo el encendido labio ambos sus ojos en ardiente fuego bajo las torvas arrugadas cejas ardian, y en contorno de las sienes hórridamente el morrion crujia miéntras él animoso batallaba. Y desde el éter ardimiento y brio infundíale Jove, y entre todos

los caudillos troyanos y auxiliares á él solo honrar y proteger queria, al ver que breve tiempo le quedaba ya de vivir; que en su furor Minerva apresuraba el dia en que vencido por el hijo valiente de Peleo acabase la vida. Mas entónces las hileras romper de los Aquivos. por un lado y por otro acometiendo donde más numerosas las escuadras eran v los más fuertes combatian. anhelaba feroz; pero no pudo la falange romper de los Aqueos que en columna cerrada resistian. Como una grande roca inaccesible del espumoso mar en la ribera firme sostiene el repetido choque de los vientos sonoros, y el embate de las ingentes olas que sobre ella se rompen rebramando; así los Griegos firmes á los Troyanos esperaban, ni en vergonzosa fuga se ponian: y Héctor, en derredor de la armadura claro fulgor lanzando, impetuoso se arrojó al escuadron de los Aqueos. y sobre ellos cayó. Como á la nao embravecidas olas acometen que el viento ha levantado resonante bajando de las nubes, y el navío todo se cubre con la espuma, y brama dentro la vela furibundo el viento, v acobardados los marinos tiemblan porque muy cerca de la muerte miran correr su nave; así de los Aquivos en el pecho el temor despedazaba

el ánimo abatido, miéntras Héctor furioso á su falange acometia.

Cual, si hambriento leon fiero acomete al rebaño de bueves numeroso que de extendido lago en la ribera está paciendo, y por custodio tiene un pastor no avezado todavía á pelear con fieras y estorbarlas que las reses le maten; y siguiendo á las últimas siempre, ó las primeras, descuida las del centro, y al notarlo el leon á esta parte se encamina, y una vaca devora, y todas huyen medrosas; así entónces los Aquivos, por Héctor y por Jove amedrentados, en fuga se pusieron, y á uno solo Héctor logró matar: á Perifétes, natural de Micénas, y nacido de Copreo el infame, el que llevaba á Hércules los mensajes de Euristeo. De un padre sin valor naciera un bijo muy valeroso y fuerte, que adornado de las virtudes todas, con ligera planta corria, en las sangrientas lides peleaba animoso, y en talento entre los más prudentes de Micénas sobresalia; y con su muerte ahora dió grande honor al campeon troyano.

Al volver las espaldas el Aquivo, del anchuroso escudo que llevaba para que de los tiros le librase, y de piés á cabeza le cubria, en la circunferencia tropezando y enredados los piés, cayo de espalda, y el morrion en horroroso ruido

en derredor crujió de la cabeza cuando en tierra cayó. No tardó mucho Héctor en verlo, y en veloz corrida á su lado se puso, y en el pecho su lanza le clavó, y á la presencia le mató de los suyos. Y aunque tristes quedaron con su muerte, su cadáver defender no pudieron; que ellos mismos á Héctor mucho temian. Los Aqueos detras se retiraron de las naves más cercanas al muro, y á la espalda tenian las demas que las postreras sacado á tierra habian. Retirados al centro de las naves, á la dura necesidad cediendo, y perseguidos por la troyana hueste, no la suya se dispersó; que en apiñadas filas al lado de las tiendas reunidos hicieron alto, y el pudor y el miedo los contenian, y en ardientes voces los unos á los otros no cesaban de animarse. De todos el primero Néstor, el númen tutelar de Grecja, uno por uno á los Aquivos todos. el nombre de sus padres invocando, á la lid animaba, y les decia:

«Tened valor, amigos, y en el pecho »el pudor renovad que la presencia »de los hombres infunde. De los hijos, »las esposas, los padres y los bienes »os acordad, así el que todavía »sepa que viven sus ancianos padres, »como el que ya en su muerte derramado »tiernas lágrimas haya; que yo ahora »por tan amadas prendas os suplico, »aunque ausentes están, que la batalla »sostengais con valor y no á la fuga »os entregueis cobardes.» El anciano con estas voces inflamó de todos el ánimo: v Minerva de repente la nube separó densa y oscura que sus ojos cubria, y en contorno en claridad inmensa los obietos pudieron todos descubrir; las naves. y el campo de batalla. De este lado á Héctor veian orgulloso y fiero, y del otro á los griegos campeones, y así á los que detrás de los navios sin pelear estaban, como aquellos que al pié de los bajeles combatian. Mas no era grato al corazon valiente de Avax de Telamon estar ocioso donde los otros hijos de la Grecia se habian retirado. Así, las naves corria todas, con ligera planta de una en otra saltando á la crujía, v en la mano teniendo una gran percha de más de veinte codos que con clavos de hierro asegurada, en los combates de mar servía. Cual ligero suele diestro cabalgador, cuatro bridones escogiendo entre muchos, á carrera de la llanura á la ciudad guiarlos por el ancho camino, y mucha turba de hombres y mujeres admirada le está viendo correr, y él de contino del uno al otro salta sin caerse. y ellos en tanto rápidos galopan; así Ayax por encima la cubierta corria de las naves presuroso

de una en otra saltando, y hasta el éter llegó su voz; que en horroroso grito de animar no cesaba á los Aqueos á defender las tiendas y las naves: v Héctor tampoco estaba entre las filas oculto de los teucros escuadrones. Como el águila negra á la bandada persigue de las aves que tranquilas á la márgen de un rio caudaloso solazándose están, sea de grullas, ó de gansos, ó cisnes; tal entónces Héctor se encaminó precipitado á un bajel cuya proa hermoseaba verde color; y con su diestra Jove por detras le empujaba poderosa y animaba á su gente, y el combate con más ardor se comenzó de nuevo al pié de los navíos. Y dijeras que sin estar de combatir cansados los unos y otros peleaban por la primera vez: tan animosos se acometian. Y diversos mucho eran de los Aquivos los temores, y diversas tambien las esperanzas de los Troyanos. Que evitar pudiesen su total exterminio los Aqueos ya no creian; perecer con gloria solamente esperaban. Los Troyanos los bajeles arder, y á los Aquivos en ellos degollar, dentro del alma todos se prometian; y agitados de ideas tan contrarias, se embistieron.

Era la nave cuya excelsa popa Héctor asió de las que el mar undoso pueden atravesar, nueva y ligera,

y en ella vino á la troyana costà Protesilao; mas al patrio suelo no le volvió á llevar. Por esta nave se mataban los Griegos y Troyanos hiriéndose de cerca, ni de léjos unos y otros los tiros esperaban de flechas y de dardos; que valientes. unanimes, unidos, y de cerca, con hachas de dos cortes y afiladas segures combatian. Y en el polvo muchas espadas de brillante acero, de anchuroso recazo y con oscuro hierro adornadas, sin cesar caian; ó huyendo de la diestra poderosa de los mismos guerreros, ó en sus hombros hechas pedazos; y la roja sangre en copioso raudal sobre la verde yerba corria. La elevada popa Héctor en tanto de la nave griega no soltaba; que firme con la mano el alcázar tenía, y á los Teucros asi en alegres voces animaba:

«Fuego traed, y en escuadron cerrado atodos al mismo tiempo la batalla sempeñad; porque Júpiter benigno seste dia nos da que los afanes shace ya olvidar todos, y la gloria atendremos de quemar esos bajeles sque con hado siniestro aquí venidos secontra la voluntad de las Deidades, amucho mal nos hicieron por la culpa ade los ancianos. Porque yo queria sigunto á las altas popas de las naves adar la batalla y, timidos, licencia sono me quisieron dar, y de la hueste

»el ardor reprimian. Mas, si entónces »el padre Jove permitió que ciegos »errásemos así, ya él mismo ahora »nos anima á lidiar y nos ampara.»

Dijo; y al escucharle los Troyanos, con más ardor á la falange griega acometieron. Sostener no pudo Avax la acometida impetuosa: que de lanzas y dardos oprimido era por todas partes; y algun tanto retrocedió, porque morir temia, Dejó, pues, la cubierta de la nave; y de pié sobre un banco de remeros que siete piés tenía, cuidadoso observaba si alguno á los bajeles con encendidas teas se acercaba para quemar la nave, y con la percha sin cesar alejaba de los buques al que con fuego abrasador venía, y de continuo en horrorosas voces al combate á los Griegos animaba.

«¡Ministros de Mavorte (les decia),
»campeones valientes de la Grecia,
»dulces amigos! Recordad ahora
»cuál fué vuestro valor en las batallas
»hasta este dia. ¿Imaginais acaso
»que a la espalda teneis otras legiones
»que pueden ayudaros, ó algun muro
»más firme que el antiguo y que la vida
ȇ todos salve? Ni tenemos cerca
»torreada ciudad donde podamos
»acogernos, ni tropas de refresco
»que alternen con nosotros. En las tierras
»de los Troyanos fuertes, y á la orilla
»del mar acorralados, y de Acaya

TOMO II.

»estamos léjos. La salud, amigos, »en los puños está, no en retirarse »de la batalla.» Dijo; y furibundo con la terrible percha á todas partes diligente acudia, y al guerrero que de Héctor por las voces animado y agradarle queriendo, se acercaba con fuego abrasador á los bajeles, furioso heria con agudo hierro; y doce campeones sobre el polvo, de las naves al pié, dejó tendidos.

## LIBRO DÉCIMOSEXTO.

Así por esta nave combatian
Aquivos y Troyanos, y Patroclo
al pabellon de Aquíles ya viniera,
y lágrimas ardientes derramaba,
cual fuente cenagosa que cayendo
de altísimo peñasco, en la llanura
vierte las negras ondas. Cuando Aquíles
le vió venir lloroso, del amigo
hubo piedad, y asiéndole la mano,
así le dijo en halagüeñas voces:

«¿Por qué lloras, Patroclo? Como suele »florar la niña que en veloz carrera »á su madre siguiendo ya se cansa, »y la tira del manto, y la detiene, »y la mira llorosa, y la suplica »que en sus brazos la tome; así afligido »tiernas lágrimas viertes. ¿Anunciarnos »quieres infausta nueva, ó á mí solo »ó á todos los Mirmídones? ¿De Phtia »ha venido tal vez un mensajero »y tú le oiste solo? Si no miente »ha fama lisonjera, tu buen padre

»Menetio vive aún, y rodeado
»vive de los Mirmidones Peleo,
»y solamente si los dos murieran
»tristes estar debiéramos. ¿O lloras
»por los Griegos acaso, que perecen
»al pié de los navíos por su culpa?
»Habla, nada me ocultes, y el orígen
»sepa yo de esas lágrimas.» Al héroe
así, tristes suspiros exhalando,
igeneroso Patroclo! respondiste:

«¡Ah, hijo de Peleo, y el más fuerte »de los Aquivos todos! ¡No mi llanto »culpes, amigo! Dolorosa cuita poprime á los Aqueos. Cuantos eran pantes los más valientes, en las naves »yacen heridos, quién de flecha aguda, »quién de un bote de lanza. Dïomédes »herido está por arma arrojadiza; ncon sus lanzas dos Teucros han herido ȇ Agamenon y al esforzado Ulíses. »y Eurípilo, en el muslo, de saeta »herido está. Los médicos atienden ȇ curar sus heridas; y tú, Aquíles, peres inexorable. ¡Ch ;nunca, nunca, »la cólera que tú, valiente solo pen daño nuestro, abrigas en el alma »se apodere de mí. ¿Quién por tu brazo valguna vez en las sangrientas lides »defendido será, si á los Aquivos »no libertas ahora de la muerte? »¡Cruel! No fué tu padre el bondadoso »Peleo, ni tu madre la divina »Tétis: el negro mar de sus abismos »te abortó, ó de las rocas escarpadas »duras naciste, pues así te muestras

»despiadado. Si temes que se cumpla »el vaticinio que tu augusta madre »de Jove en nombre te anunció algun dia, »ú otro nuevo tal vez te ha revelado. ȇ lo ménos á mí concede ahora ȇ campaña salir, y haz que me siga »de los otros Mirmídones la hueste »por ver si aurora de salud mi diestra »es para los Aqueos. Tu armadura »me da tambien: acaso, por las armas »crevendo los Trovanos ser Aquiles »el que en la lid se muestra, los combates »suspenderán, y los valientes hijos »de la Grecia, que están acobardados, »alientos cobrarán; que en las batallas »un breve instante de reposo es útil. »Y nosotros, que entramos en la liza »sin estar fatigados, fácilmente ȇ unas tropas que están ya tan cansadas »hasta su capital rechazaremos »léjos de los navíos y las tiendas.»

Con este ardor el infeliz rogaba. ¡Ah, necio, necio! en prematura muerte bajar del orco á la region oscura 'pedia sin saberlo; mas Aquíles, altamente irritado, así le dijo:

«¿Cómo, Patroclo, de tu labio ahora »estas voces salieron? Ni mi madre »de Jove en nombre me anunció este dia »nueva calamidad, ni me acobarda »la suerte que los Hados me reservan. »Pero grave dolor el alma siente, »y el corazon, al ver que envanecido »un adalid, porque potente sea, ȇ un igual suyo á despojar se atreve

»de la justa porcion que le ha cabido ppor suerte al repartirse los despojos, ny hasta el premio de honor. Esta mi pena. meste es mi gran dolor, y esta la causa »de los muchos pesares que he sufrido. »La jóven que los hijos de la Grecia »como premio de honor me destinaron, y que yo por mi mano cautivara »despues de haber tomado y destruido »bien murada ciudad, de entre los brazos »me arrancó Agamenon como si fuese yo el villano más ruin. Pero olvidemos ya lo pasado, ni posible fuera »siempre abrigar la cólera en el alma. »A mi justa venganza yo queria »no renunciar, hasta que á ver llegase »el bélico tumulto y la pelea ocerca ya de mis naves.—Tú, Patroclo, ocúbrete ya de mis brillantes armas, y los bravos Mirmidones ahora má la lid guía; pues oscura nube » le Troyanos circunda los bajeles »con gran fuerza, y los Griegos á la orilla »del mar se han retirado. Reducidos má corto espacio están y de los Teucros »sobre ellos carga la ciudad entera, ollena de confianza porque ahora ono ven de cerca el resplandor brillante »de mi celada. Pronto, fugitivos, ode muertos los barrancos llenarian »si el poderoso Agamenon me hubiese »honrado cual debiera; mas ahora »cercado el campo tienen, y atrevidos pen derredor combaten. Ni en la mano » le Diomédes el asta se enfurece

»y libra de la muerte á los Aqueos, »ni va la voz resuena en mis oidos »del Atrida, aunque odiosa la persona »tanto me debe ser. Escucho solo »de Héctor, el matador de los guerreros, »el orgulloso grito con que alienta ȇ sus legiones que la gran llanura »atruenan en confusa vocería. »ufanas por el triunfo que lograron »sobre los Griegos. Pero tú, Patroclo, »para salvar las naves acomete »animoso; no sea que abrasadas »por los Troyanos en ardiente fuego, »no podamos volver á nuestros lares. »Lo que debes hacer escucha ahora; »y el consejo no olvides, si deseas »que de honores y gloria los Aquivos »me colmen todos y la hermosa esclava »me restituyan, y brillantes dones »añadan en reparo de la ofensa. »Cuando ya de las naves alejado »al enemigo hubieres, te retira; wy aunque benigno Jove te conceda »coronarte de gloria, no á los Teucros, »sin mí tú quieras perseguir, no acaso »mi deshonor aumentes; ni atrevido, »el combate siguiendo y la pelea »y matando enemigos, hasta Troya »lleves la hueste. Desde el alto cielo »alguno de los Dioses inmortales »contra ti bajaria; porque mucho »Febo á los Teucros ama. Así que hubieres »los navíos salvado, con mis tropas »vuelve otra vez, y deja que los Griegos »y los Troyanos en la gran llanura

estrellas tachonada; y de los hombros colgó el estoque de cortante acero, cuyo luciente puño enriquecian clavos de plata, y el enorme escudo tomó despues. El reluciente casco puso tambien en la cabeza hermosa: y el penacho, que trémulo ondeaba y era de negras crines de caballo, inspiraba terror. Dos gruesas picas asió por fin, que manejar pudiera; pero la grande, y poderosa, y fuerte asta de Aquíles empuñar no quiso; que blandirla ninguno de los Griegos pudiera, y solamente manejarla sabía Aquíles. De robusto fresno cortada fué sobre la enhiesta cumbre del Pelio por Quiron; y éste á Peleo se la cedió despues, para que armado con ella en las batallas diera muerte á los más valerosos adalides. Mandó luego al auriga Automedonte (que era el amigo á quien despues de Aquíles él más queria, y en la lid sangrienta más que de nadie, al sostener el choque, de él se flaba) que pusiera pronto al carro los bridones. El auriga obedeció á su voz, y diligente unció bajo del yugo á Janto y Balio, que en correr á los vientos igualaban. del Zésiro nacidos y la Harpía Podarga, que del mar en la ribera pacia descuidada cuando vista por el Zéfiro fué. Juntó con ellos al ligero Pedaso, que de Teba. la ciudad de Etion, Aquiles trujo

cuando fué por su brazo conquistada, y aunque nació mortal, veloz seguia á los otros caballos inmortales.

Y entre tanto, las tiendas recorriendo, á todos los Mirmídones Aquíles mandaba que se armasen. Como suelen los carniceros lobos en el monte algun venado de ramosas astas perseguir y matar, su cuerpo todo despedazando, y en su roja sangre tiñen las negras bocas, y sedientos van en cuadrilla á cenagosa fuente. v con la punta de la lengua solo lamiendo el agua turbia de la sangre fétido olor arrojan, y su vientre se dilata, mas ellos en el pecho firme el valor conservan; así ahora de los fieros Mirmídones los Jefes todos, en derredor del escudero del primer adalid, apresurados se reunian. Y en el centro estaba Aquíles, animando con sus gritos á los fuertes guerreros que en los carros debian combatir, v á los peones.

Fueron cincuenta las veloces naves en que á Troya condujo sus escuadras; y cincuenta soldados contenia cada una de ellas, que tambien el remo sabian manejar; y cinco jefes escogidos nombró que los guiaran en la pelea, y el poder supremo se reservó. De la primer falange caudillo era Menestio, que vestía de variado color fuerte coraza, y á la Deidad que poderosa impera

en el Esperquio, caudaloso rio que acrecer suelen las celestes lluvias. debia el ser. La bella Polidora. nacida de Peleo, festejada aunque mortal por la Deidad del rio. le dió á luz; mas pasaba por su padre Boro, hijo de Periéres, que con ella se desposara en público y en dote bienes la dió de inestimable precio. El segundo escuadron acaudillaba el aguerrido Eudoro, que engendrado fué por una soltera, por la hermosa y tan diestra en la danza Polimela, de Filante nacida.—Por acaso Mercurio con sus ojos en las danzas de Dïana, la Diosa que en el monte hiere certera con la flecha de oro á las fieras en caza clamorosa. la vió danzar entre las otras ninfas el dulce canto acompañando al baile; y enamorado de ella, en su aposento la sorprendió. Y cediendo á sus caricias, hubo de él Polimela al esforzado Eudoro, que entre todos sus iguales sobresalia en la veloz carrera, si el alcance seguia al enemigo, y en la sangrienta lid. Cuando la Diosa que á los partos preside al tierno infante sacó á la luz, y el resplandor inmenso del sol hirió sus ojos, por esposa tomó luego á la madre el aguerrido hijo de Áctor, Equeclo; y á su alcázar en gran riqueza habiéndola dotado, la llevó; y el abuelo cariñoso, el anciano Filante, en su morada

cuidó del nieto hasta la edad madura. v tan tierno le amaba cual si fuese hijo suyo.-Pisandro, el animoso hijo de Mémal, que en vibrar el asta á todos los Mirmídones vencia no contando de Aquíles al amigo. era adalid de la tercer escuadra. Por el anciano Fénix, que otro tiempo fuera cabalgador tan afamado, la cuarta era regida. Alcimedonte, de Laerces hijo claro, acaudillaba el último escuadron. Cuando sus tropas. junto con los valientes capitanes, hubo ya puesto en órden de batalla el valeroso Aquíles, esta arenga dirigió en alta voz á sus guerreros:

«¡Mirmídones! ninguno dé al olvido »las amenazas que vosotros todos »miéntras duró mi cólera á los Teucros »haciais. Impacientes, á mí mismo »me culpábais así porque á las lides »no os conducia.—/Aquiles de Peleo! »jinflexible! sin duda que tu madre nte alimentó con hiel. [Desapiadado! »que así malgrado suyo á tus legiones odetienes en las naves. Á lo ménos »permite que nosotros á la patria. »airavesando el mar, volvamos todos; »pues tan funesta cólera tu pecho ȇ dominar llegó. Tales razones, »congregados en junta clamorosa, »repetirme soliais. A la vista »ya teneis, pues, el hórrido combate »que pediais. Marchad: y á los Troyanos »con animoso corazon se arroje

»cada cual.» Así el héroe les decia, y nuevo ardor les infundió en el alma; y al escuchar la voz de su caudillo, ellos más estrecharon las hileras.

Como suele de alcázar suntuoso con bien unidas piedras el obrero fabricar las paredes que al embate de los vientos resisten; así estaban los escudos y cóncavos broqueles. Un escudo tocaba al otro escudo. un morrion al otro, y un guerrero á otro guerrero; y las espesas crines, que en las altas cimeras relucientes trémulas ondeaban, en el aire se confundian. Tan cerradas eran las filas de soldados: v á su frente estaban los dos héroes que animosos, y mucho de la hueste adelantados. ansiaban pelear, Automedonte y el ardido Patroclo. En tanto, Aguíles entró en su tienda, y del arcon hermoso de cedro que en la nave le pusiera su madre Tétis, y llenado habia de túnicas y mantos que pudiesen abrigarle, y tapetes afelpados para cubrir el lecho, alzó la tapa. Y una copa sacando primorosa. en la cual nadie el vino delicioso todavía gustara, y ni áun Aquíles á ninguno con ella de los Dioses las puras libaciones ofrecia excepto el padre Jove, con azufre primero la limpió. Despues, con agua cristalina lavándola, sus manos lavó tambien; y de oloroso vino

llenándola, y en medio de la hueste colocado, y del vino las primicias en tierra derramando, en estas voces, mirando al cielo, suplicaba humilde á Júpiter, que atento le escuchaba:

á Júpiter, que atento le escuchaba: «¡Júpiter soberano, Dodoneo, »Pelásgico, que habitas el Olimpo, »v eres el númen tutelar potente mdel país destemplado de Dodona, »en cuyo bosque silencioso habitan »los Seles, tus ministros y profetas, »que en austero vivir, ni la dulzara »gozan del baño, ni en mullido lecho »quieren dormir, sino en la dura tierra! »Si ya otra vez mis ruegos escuchaste, »y por vengarme á las aquivas huestes »hiciste tanto mal, tambien ahora »da que se cumplan mis ardientes votos. » Yo quedo en el recinto de las naves. »y á pelear envío mi escudero. »de todos los Mirmídones seguido: sy tú, Jove tonante, la victoria »con él envia, y en su fuerte pecho »alienta el corazon, para que vea »Héctor si mi escudero, aunque esté solo. »combatir sabe, ó si su fuerte brazo »sólo es capaz de pelear valiente »cuando yo tomo parte en las batallas. »Mas luégo que la guerra y el tumulto Ȏl hubiere alejado de las naves. »vuelva ileso á mi vista, y con las armas vtodas y sus valientes compañeros.»

El padre Jove le escuchó benigno; mas de su ruego le otorgó una parte, y la otra le negó. Que de las naos la guerra y los combates alejara
Patroclo, le otorgó; que de la liza
volviera ileso, le negó. Y Aquíles,
hecha la libacion y al padre Jove
habiendo ya sus votos dirigido,
á su tienda volvió, y la copa de oro
depositó otra vez dentro del arca.
Y volviendo á salir, junto á la puerta
quedó parado, y deseaba mucho
desde aquel puesto la terrible lucha
presenciar de los Griegos y Troyanos.

Y los fuertes Mirmídones, siguiendo al valiente Patroclo, caminaban en buena formacion, hasta que cerca de los Teucros llegaron. Y animosos se arroiaron sobre ellos, como suelen acometer furiosas las avispas que cerca de un camino su morada tienen, si los malignos rapazuelos, como lo han de costumbre, las irritan sin conocer que á sí y á muchos otros gran daño causarán. Porque si alguno las alborota sin querer, pasando por el camino, valerosas ellas, volando al inocente pasajero, en ardorosa pertinaz porfia sus hijuelos defienden. Así entónces los valientes Mirmídones saliendo de las naves, cayeron de repente sobre los Teucros, atronando el aire con inmenso clamor; y en altas voces Patroclo así a lidiar los animaba:

«¡Mirmídones de Aquíles compañeros »el hijo de la Diosa! en este dia »sed varones, amigos, y acordaos »del antiguo valor; porque de gloria
»el más valiente de los Griegos todos
»que contiene el recinto de las naves
»(y tambien son valientes sus escuadras)
»hoy se cubra, y la falta reconozca
»el poderoso Agamenon de Atreo
»que cometió cuando insultó orgulloso
»al más fuerte de todos los Aquivos.»

Con estas voces infundió á los suvos osadía y valor, y como fieras, en columna cerrada, al enemigo se arrojaron; y en torno repetian los bajeles las voces espantosas que daban los Aqueos. Los Trovanos. cuando al hijo valiente de Menetio vieron venir, de relumbrantes armas él vestido y tambien Automedonte, perdieron el valor. Y las falanges desordenadas ya (porque creian que el hijo de Peleo depusiera su cólera terrible, y á la gracia vuelto de Agamenon, de sus bajeles saliera á pelear), y acobardados áun los más valerosos campeones. en derredor miraban todos ellos por donde huir podrian de la muerte.

El primero Patroclo, adonde viera que con mayor empeño los Troyanos, en numerosa escuadra reunidos, por la nave que fuera del valiente Protesilao la ardorosa llama extender procuraban; de la turba lanzó en el medio la brillante pica, y en el brazo derecho hirió á Pirécmes, que á Troya los Peonios condujera

de Amidon la remota, situada del Axio caudaloso á las orillas. El adalid de espalda sobre el polvo cayó gimiendo, y las legiones todas de los Peonios que á su lado estaban se pusieron en fuga; que Patroclo les inspiró terror, matado habiendo al capitan que á todos en la guerra en valor excedia. Así Patroclo aleió de las naves á los Teucros. y la llama apagó que consumia la de Protesilao, que abrasada la mitad quedó allí. Y hácia sus muros los Troyanos huyeron presurosos grande clamor alzando, y los Aquivos en torno de los cóncavos bajeles se derramaron con alegres voces.

Como si de las cimas elevadas del alto monte las oscuras nubes alza y aleja el fulgurante Jove, las cumbres todas, prominentes riscos y selvas se descubren, y en el cielo brilla azulada la region del éter; así, cuando los Griegos de sus naves hubieron alejado al enemigo y apagado la llama, en alegría respiraron al fin: mas no por eso el combate cesaba clamoroso. Porque no todavía los Troyanos, por las falanges griegas perseguidos, en completa derrota se entregaran á la fuga, la empresa abandonando; que aun resistian, y con paso lento, del número oprimidos, se alejaban de los bajeles. Pero al fin, deshecha

la hueste, los caudillos de los Griegos mataban, cada cual, de los Troyanos á un campeon. El hijo valeroso de Menetio, de todos el primero. á Areilico, entretanto que volvia la espalda para huir, hirió en el muslo con una lanza, y el agudo bronce el duro hueso le rompió, y en tierra cayó el Teucro de cara. El belicoso Menelao tambien hirió á Toante, en la parte del pecho que mostraba por el duro broquel no defendida, y allí espiró el Troyano. Luégo Méges, viendo venir á Anficlo, que animoso acometia, anticipó su tiro, y en la parte más alta de la pierna, donde el más grueso músculo se extiende de cuantos tiene el hombre, con la pica acertó á darle, v la acerada punta los nervios desgarró, y oscura sombra se extendió por los ojos del Troyano. Antiloco despues en el alcance á Atimnio hirió con aguzada pica en un ijar y hasta el ijar opuesto el duro bronce atravesó, y de cara el adalid cayó; pero su hermano Máris, airado por su muerte v puesto delante del cadáver, con su lanza á Antíloco apuntó. Mas Trasimédes, que en el valor á los eternos Dioses mucho se asemejaba, ántes que el Teucro hubiese herido á Antíloco su pica arrojó, y en el hombro á que apuntara hirió al Troyano, y la acerada punta el brazo superior de los tendones

separó, y hasta el hueso hizo pedazos. Cayó Máris al suelo, y en contorno en ronco ruido retembló la tierra, y de la muerte la tiniebla oscura sus dos ojos cubrió. Y así este dia dos hermanos allí fueron vencidos por otros dos hermanos, y sus almas al orco descendieron. Ambos eran de Sarpedon valientes campeones, flechadores famosos, y nacidos de aquel Amisodaro que otro tiempo la Quimera crió, monstruo indomable que privó á muchos hombres de la vida.

Ayax de Oileo, acometiendo bravo, cogió vivo á Cleóbulo, que en tierra cayera atropellado por la turba; pero allí mismo le quitó la vida, hiriéndole en el cuello con la espada. Y el hierro todo con la roja sangre se calentó, y al infeliz los ojos cubrió de negra muerte oscura sombra; que así lo quiso el hado inexorable.

Entretanto, Liconte y Peneleo, habiendo ambos sus astas arrojado y errado ambos el golpe, ya de cerca, puesta mano á la espada, se embestian. Y Liconte, el primero, furibundo golpe dió á su enemigo en la cimera del morrion; mas se rompió la espada junto á la empuñadura, y Peneleo por bajo de la oreja en ancha herida el cuello le rompió. El agudo bronce pasó de parte á parte; y la cabeza, pendiente sólo de la piel, al lado sobre el hombro cayó, y el infeliee

así perdió la vida. Meriónes, que en rápida carrera perseguia a Acamante, en el hombro con su lanza le hirió cuando á subir iba en el carro, y cayó el adalid, y oscura niebla triste se derramó sobre sus ojos.

Á Erimante en la boca Idomeneo con el hierro cruel hirió; y la pica, por bajo del cerebro atravesando la cabeza, rompió los blancos huesos, y los dientes saltaron, y de sangre, que por boca y nariz á borbotones arrojaba, sus ojos se llenaron, y la nube sombría de la muerte al Troyano cubrió. Y estos de Grecia los adalides fueron que mataron, cada cual, á un caudillo de los Teucros.

Como en el monte los voraces lobos á los hatos de ovejas ó de cabras, si ven que del pastor por impericia vagan errantes en el verde prado, acometen feroces, y se llevan el recental, ó el tierno cabritillo que de vigor carece, y en menudos trozos le despedazan; así entónces en impetu furioso los Aqueos seguian el alcance á los Troyanos, que ya olvidados del valor antiguo sólo en huir pensaban á sus muros.

Ayax de Telamon siempre seguia á Héctor de cerca, y mucho deseaba herirle con su pica; mas el Teucro, cual experto adalid, con el escudo cubiertas las espaldas anchurosas, el silbo de las fiechas observaba y el ruido de los dardos. Bien veia que al lado de los Griegos la victoria Jove inclinaba ya; pero á la fuga no se entregó cobarde, y á su gente salvar en la derrota procuraba.

Como desde el Olimpo oscura nube, ocultando la bóveda del cielo. viene sobre la tierra, y desparece la claridad etérea cuando Jove la tempestad envia; así los Teucros, con tristes alaridos de las naves desbandados huvendo, la llanura cubrian, y en desórden la muralla volvieron á pasar, y sus caballos en rápida carrera del combate á Héctor sacaron. Y aunque armado estaba. abandonó la turba de los suvos. á la cual el profundo y ancho foso, mal su grado, en la fuga detenia: y arrastrando los carros los bridones. muchos, roto el timon, dentro del hoyo el carro de su dueño abandonaban.

Entretanto, Patroclo á los Aquivos sin cesar animaba con sus voces, y acabar con la hueste de los Teucros queria; y ellos los caminos todos con espantables gritos atronaban, desde el instante que en desórden puestos la formacion perdieran. Y en el aire remolinos de polvo se extendian debajo de las nubes, y á carrera tendida los caballos hácia Troya de las tiendas volvieron y las naves.

Patroclo adonde via que en desórden mayor huia el escuadron troyano su carro encaminaba, á los bridones amenazando fiero; y bajo el eje de los suyos caian de cabeza en el polvo los Teucros, y volcaban con hórrido fragor los grandes carros; pero de un brinco por el ancho foso pasaron los caballos inmortales, y sin igual veloces, que á Peleo dieran los Dioses, ¡dádiva preciosa! y mucho ansiaban por correr ligeros. Y lo que más Patroclo deseaba era lidiar con Héctor, y matarle; pero á éste sus caballos corredores léjos llevaran ya de la pelea.

Como suele en los dias del otoño hórrida tempestad sobre la tierra descargar su furor (porque, irritado Jove contra los hombres que en el foro fallan inicuos en legal proceso vendiendo la justicia y de los Dioses sin temer la venganza, castigarlos quiere con este azote) y sus riberas dilatan, con las lluvias acrecidos, los rios más pequeños, y en los montes hinchados los torrentes espumosos se precipitan de la cima al valle arrastrando consigo las laderas. y en horrendos bramidos son llevados á la mar, y devastan las campiñas que el labrador aró: tales entónces los caballos de Troya presurosos corrian, de relinchos lastimeros poblando el aire. Cuando ya Patroclo las últimas falanges enemigas del resto hubo cortado, hácia las naves

á volver otra vez las obligaba. ni hácia Troya subir las permitia. Y en vano lo intentaran; que entre el rio cerradas y las naos y la parte que del muro quedaba, las seguia por do quiera Patroclo, dando muerte á muchos campeones en venganza de los muertos Aquivos. El primero á quien hirió su lanza poderosa, en la parte del pecho que mostraba por el duro broquel no defendida, fué Pronoó, y en tierra derribado perdió la vida, y temeroso ruido hizo al caer. Acometió el segundo á Téstor, hijo de Énope, que estaba en el carro sentado y encogido, y turbado y medroso ya las bridas soltara de la mano, y desde cerca le dió un bote de lanza en el carrillo. Y pasando la punta al otro lado por medio de los dientes, de la silla hasta el borde le alzó del antepecho colgando de la pica. Como suele sentado el pescador en alto risco sacar fuera del mar un pez enorme del anzuelo pendiente y de la cuerda. así sacó Patroclo de su carro al adalid pendiente de la pica, con la boca entreabierta, y desdeñoso en tierra le arrojó. Cayó de cara, y va al caer le abandonó la vida. A Eríalo tambien, que denodado hácia él venía, hirió con una piedra en medio de la frente, y el cerebro. al rudo golpe, se rajó en pedazos

dentro del refornido capacete; y cayendo el Troyano sobre el polvo, y en torno de él la muerte derramada, allí perdió la vida. Y el estrago siguiendo y la matanza, el valeroso escudero de Aquíles á Erimante, á Anfótero y Epáltes, y al valiente Tiepólemo, nacido de Damástor, y á Equio, á Píres, á Ifeo y á Evenipo, y á Polimelo, esclarecida prole de Árges, uno en pos de otro con su lanza hirió, y á todos derribó en la arena.

Cuando vió Sarpedon que sus legiones á manos de Patroclo perecian, en iracundas imperiosas voces así gritó á los Licios, que otro tiempo en valor á los Dioses igualaban:

«¡Qué deshonor, oh Licios! ¿hácia dónde »huís acobardados? ¿Sólo ahora »teneis ligeros piés? A ese guerrero »yo al encuentro saldré, porque se vea »quién es el que de Troya las falanges »así destroza vencedor. Estragos »horribles hace, y el vital aliento »á muchos valerosos campeones »ya quitó con su lanza.» Así decia Sarpedon, y del carro, sin quitarse la armadura, saltó. Cuando Patroclo le vió bajar, tambien desde su carro de un salto se arrojó sobre la arena.

Como dos buitres que en excelsa roca, dando chillidos, con la enorme garra y el corvo pico empiezan la pelea; así los dos, con espantosas voces atronando los aires, á embestirse en rápida carrera caminaban. Y el hijo de Saturno, al contemplarlos, hubo de ellos piedad; y así á la esposa y hermana dijo en dolorosas voces:

«¡Triste de mí! Los Hados han dispuesto paque Sarpedon, de todos los mortales pel que yo más queria, de Patroclo pada de morir á manos, y en el pecho pentre dos pensamientos dividido pestá mi corazon. No sé si ahora pada angrienta lid yo deberia parrebatarle, y conducirle vivo pal pueblo de la Licia, ó mal mi grado pada pueblo de permitir que el triste muera pada manos de Patroclo.» Al padre Jove la augusta Juno respondió enojada:

«¿Qué palabra ha salido de tus labios, »hijo terrible de Saturno? ¿Quieres »al que nació mortal, y por la Parca »fué condenado á perecer, de nuevo »libertar de la muerte dolorosa? »Hazlo; pero los otros inmortales »no el consejo aprobamos. Yo te anuncio »otro daño mayor, y en la memoria »grábalo tú. Si á Sarpedon envías »vivo á su régio alcázar, algun otro »de los Dioses tambien querrá apiadado »sacar de la batalla á un hijo suyo; »que muchos son los hijos de los Dioses »que peleando están en torno á Troya. »y si librarlos á sus padres niegas, »ira terrible excitarás en ellos. »Pero si mucho Sarpedon te es caro »y de él tu corazon se compadece, »deja que á manos de Patroclo muera

men los campos de Troya; y cuando el alma
mle abandone y la vida, llama pronto
má la Muerte y al Sueño, y les ordena
mque á la Licia le lleven y á su alcázar.
mY allí, con odoríferos perfumes
mel cadáver ungido, sus hermanos
my sus amigos túmulo soberbio
mle erigirán, y encima la columna
meon inscripcion pondrán; que estos honores
medebidos son á los que ya murieron.

Siguió Jove el consejo de su esposa, y un rocío de sangre sobre el campo derramó de batalla; de este modo honrar queriendo al hijo que debia de Troya en la llanura, y de su patria léjos, morir á manos de Patroclo.

Cuando los dos valientes campeones cerca estuvieron ya, lanzó el Aquivo su pica, y al fogoso Trasimelo, escudero del Rey, hirió en el vientre, v le quitó la vida. Arrojó airado la suya Sarpedon, y aunque á Patroclo no logró herir y errado fué su golpe, al caballo Pedaso en el brazuelo derecho hirió, y el animal bramando el aliento exhaló. Cayó en el polvo, y de él huyó la vida; y aturdidos los otros dos bridones, desasirse querian del timon cuando en la arena vieron caido al lateral caballo; y crujió el yugo, y de los tres las bridas se enredaron. Mas pronto Automedonte, desnudando la espada cortadora que llevaba pendiente, los tirantes del caido cortó, ni perezoso

se mostró en el peligro. Enderezados ya los otros bridones, con las riendas los sujetó, y de nuevo se embistieron Patroclo y Sarpedon. Vibró su lanza éste segunda vez, y errado el golpe, por encima del hombro del Aquivo pasó la pica sin herirle; y pronto lanzó él la suya, y por su fuerte diestra no fué en vano arrojada; que en el pecho á Sarpedon hirió, sobre las mismas telas del corazon. Cayó en la arena el campeon de Licia, como suele caer la encina, el álamo frondoso, ó el alto pino, que el obrero corta con aguda segur para que sea mástil de algun navío. Así en el polyo delante de su carro y sus bridones extendido quedó, crujiendo triste, al espirar, los dientes y apretando · con la mano la arena ensangrentada. Cual tostado novillo, que de todas las vacas es el defensor valiente, si algun leon en la torada entrando logra matarle, enfurecido brama al espirar en la terrible boca de la fiera; así á manos del Aquivo muriendo Sarpedon, el valeroso capitan de los Licios, indignado suspiraba y gemia, y por su nombre á su primo llamó, y así le dijo:

«¡Amado Glauco! Si en la Licia toda »siempre fuiste el primero en valentía, »llegada es la ocasion de que te muestres »fuerte adalid y campeon ardido. »Grato hoy te sea el bélico tumulto, »pues valiente naciste. Presuroso
»las escuadras recorre de los Licios,
»y á los jefes anima de la hueste
ȇ que todos combatan con denuedo
»de Sarpedon en torno, y mi cadáver
»luégo tú mismo, con la pica en mano,
»defiende valeroso. Tu vergüenza
»y deshonor por siempre durarian
»si en esta gran batalla de las naves
»muriendo yo, de las brillantes armas
»me despojasen los Aquivos. Firme
»pelea tú, y á los demas anima.»

Al decir estas últimas palabras cubrió sus ojos el oscuro manto de la muerte, y su rostro; y en el pechc fijando el pié, la poderosa lanza sacó Patroclo, v con el hierro unido venía el corazon, y al mismo tiempo salió del cuerpo la acerada punta y el alma del guerrero. A sus caballos, que anhelaban fogosos y querian ponerse en fuga cuando ya vacío vieron el carro y á sus dos Señores ya sin vida, allí mismo los donceles de Aguíles detuvieron. Las palabras de Sarpedon al escuchar, á Glauco grave dolor oscureció la mente y afligió el corazon, pues no podia defender el cadáver, é iracundo con la siniestra mano se apretaba el brazo que le hirió con su saeta en la muralla Teucro, cuando ardido él queria asaltarla, y el Aqueo á los suyos valiente defendia. Asiendo, pues, el dolorido braze,

así rogaba al Flechador Apolo: «¡Soberana Deidad! Oye mi ruego, »va estés ahora en la opulenta Licia. »va dentro de Ilion; que tú bien puedes »desde cualquiera parte los clamores »oir de un afligido, como ahora »vo lo estoy altamente. Porque tengo »una profunda herida, y me traspasan »esta mano agudisimos dolores »que hasta el hombro me llegan, y la sangre »no cesa de correr. Así, la pica »no puedo sostener, ni en la batalla »lidiar con los Aquivos. Y postrado »y muerto vace el campeon más fuerte, »Sarpedon, hijo del Saturnio Jove: »; cruel Deidad, que ni á su propia sangre »defender quiso! Pero tú la herida »me cura, oh Febo, y los dolores calma, Ȏ inspírame valor para que anime »con mi voz á los Licios, v valiente »el cadáver defienda con mi lanza.»

Oyóle el claro Febo, y los dolores todos calmó, y la sangre que corria de la herida secando, aliento y brío en su ánimo infundió. Sintiólo Glauco, y alto consuelo tuvo al ver que pronto la gran Deidad sus votos escuchara. Y sus legiones recorriendo todas, en resonante voz á los caudillos animó de los Licios el cadáver á defender de Sarpedon, y luégo en rápida carrera á las escuadras marchó de los Troyanos, y en sus filas buscó á Polidamante, al fuerte Enéas, al ardido Agenor, y al valeroso

Héctor tambien. Y habiéndolos hallado, exclamó triste en agitadas voces:

«¡Héctor! ¿Y de los Reves auxiliares wasi te olvidas que por causa tuya, »léjos de sus amigos y su patria, »aquí pierden la vida, y ni el auxilio »les prestas de tu brazo? Muerto yace »Sarpedon, el caudillo valeroso »de los Licios, el que ántes gobernaba men justicia y en paz el dilatado »imperio de la Licia, y con su diestra »la defendió. Por mano de Patroclo »le mató el férreo Marte con su pica. »: Amigos! acudid á su defensa, »y en cólera se inflamen vuestras almas; »no acaso los Mirmídones le quiten »la armadura, é insulten al cadáver, »para vengar la muerte de los héroes »que al pié de los navíos les matamos »con nuestras lanzas.» Glauco así decia. y agudo pasador de amargo duelo el pecho atravesó de los Troyanos, porque un varon muriera que de todos era el antemural, aunque extranjero, y escuadra le seguia numerosa de valiente soldados, y en las lides en valor él á todos excedia.

Así, llenos de ardor, contra los Griegos marcharon todos; y Héctor los guiaba, altamente ensañado por la muerte de Sarpedon: y en tanto á los Aquivos en ardorosas voces animaba el escudero del valiente Aquíles.
Y con los dos Ayaces, que animosos seguian peleando, los primeros

habló y les dijo: «¡Ayaces! si hasta ahora whabeis en el valor sobresalido wentre todos los Griegos, este dia wtal, ó mayor, vuestra pujanza sea, wy á los Troyanos rechazad. Postrado wyace el caudillo que asaltó el primero wnuestra muralla, Sarpedon. ¡Amigos, wsi nosotros pudiésemos ahora wtomando su cadáver, insultarle, wy la rica armadura de los hombros warrancarle, y alguno de los suyos, wque defenderle osara, á nuestras manos wpereciera tambien...!» Así decia; pero, sin que él hablara, los Ayaces acabar con los Teucros deseaban.

Despues que á sus legiones arengado los Troyanos hubieron y los Licios y tambien los Mirmídones y Aqueos, dando horrorosas voces, á las manos vinieron animosas las escuadras. y en torno combatian del cadáver de Sarpedon. Y en espantoso ruido recrujieron las férreas armaduras de los guerreros, y funesta noche Jove extendió en el campo de batalla. porque horrendo el estrago en la pelea fuese que comenzaba por el cuerpo de su hijo. Los primeros los Trovanos lograron retirar á los Aquivos, porque herido de muerte fué un guerrero no por el más cobarde reputado de todos los Mirmídones, el fuerte Epigeo de Agácles, que otro tiempo la ciudad populosa gobernara de Budeo. Y habiendo de la vida

a un su deudo privado, y suplicante al palacio venido de Peleo y de la blanca Tétis, con Aquíles á Troya le enviaron. Al cadáver de Sarpedon entónces el primero éste puso la mano; mas al verle Héctor, con una piedra en la cabeza le hirió, y dentro del yelmo en dos mitades dividida quedó. Cayó de cara sobre el cadáver, y la negra muerte le cercó en torno de tiniebla oscura.

Afligido Patroclo, moribundo al ver en tierra al infeliz amigo. atravesando las primeras filas, marchó derecho á los Trovanos. Como alguna vez el gabilan ligero persigue á las bandadas de los grajos. ó de los estorninos: tal entónces ibas, noble Patroclo, furibundo tá contra los Troyanos y los Licios, porque inflamado el corazon tenías en ira por la muerte de Epigeo. Con una piedra, pues, hirió en la nuca á Estenelao, el hijo valeroso del anciano Iteménes, y con ella el cuello le rompió. Retrocedieron los Troyanos al verle, y el famoso Héctor tambien. Cuanto alcanzar el tiro suele de luenga pica si lanzada es con empuje por algun valiente, ó ya sea en los juegos, ó en las lides contra los enemigos; tanto ahora retrocedieron los Troyanos todos, y tanto les siguieron el alcance los Aquivos. Mas Glauco fué el primero que volviendo la cara dió la muerte al valiente Batícles, el nacido de Calcon. Habitaba este guerrero en Hélade, y en mucho aventajaba en tesoros y haciendas á los otros Mirmídones; y Glauco, de repente volviéndose hácia él cuando en la fuga ardiente le seguia y de alcanzarle estaba cerca ya, le hirió en el pecho con su lanza. Cavó sobre la arena. y en ronco ruido resonó en contorno la tierra, y de dolor espesa nube oscureció los ojos de los Griegos. porque un valiente capitan cayera; pero mucho los Teucros se alegraron. v en derredor de Glauco reunidos hicieron alto. Entónces los Aqueos del antiguo valor no se olvidaban; que llenos de furor acometian. Y el primero de todos, Merïónes á un adalid mató de los Trovanos. Laógono llamado, hijo valiente de Onetor, el antiguo sacerdote de Júpiter Ideo, y venerado por todo el pueblo á igual de las Deidades. Bajo de la mejilla y de la oreja le hirió el Aquivo, y afligida el alma el cuerpo abandonó, y oscura sombra le cercó en derredor. Despues Enéas á Meriónes lanzó su herrada pica. esperando por bajo del escudo, que sobre la cabeza levantado llevaba, herirle; pero vió el Aquivo venir la pica, y evitó su golpe bajándose inclinado hácia adelante.

Y el asta por detras sobre la tierra cayendo se clavó, y el otro extremo estuvo retemblando todavía hasta que al fin perdió la fuerza toda el poderoso hierro. Cuando Enéas vió que la pica de su fuerte mano volara inútilmente y en la tierra quedara fija, se indignó, y al Griego, esforzando la voz, así decia:

«¡Meriones! por más que ejercitado
»en batallas estés, mi poderosa
»lanza por siempre de la lid sangrienta
»alejado te habria, si alcanzarte
»hubiera yo logrado.» Y Meriones
así le respondió: «Difícil mucho
»es que tú, aunque valiente hayas nacido,
»quites la vida á los guerreros todos
»que contigo batallan en las lides;
»tambien tú eres mortal. Y si yo ahora
»herirte logro con mi aguda lanza
»en medio el corazon, por más que seas
»esforzado adalid, y de tu brazo
»confies en la fuerza, á mí alta gloria
»pronto darias, y á Pluton el alma.»

Pero el hijo animoso de Menetio al escucharle se indignó, y le dijo:

«¿Por qué tú, Meriónes, si te precias »de valiente, en inútiles discursos »pierdes el tiempo? ¡Amigo! Con injurias »no haremos que abandonen los Troyanos »el cadáver; es fuerza que primero »alguno caiga en tierra. Las batallas »se ganan con los puños; en las juntas »vienen bien las arengas. Así, ahora »no más razones haya; á la pelea.» Dijo, marchó el primero, y Merïónes, igual á una Deidad, siguió sus pasos.

Como en el monte caen las encinas con fragor estruendoso cuando el hacha del leñador las corta, y á lo léjos Eco repite el espantable ruido; así entónces, heridos los escudos por las espadas y cortantes picas, estrépito espantoso resonaba en la inmensa llanura. Y ningun hombre. por perspicaz que fuese, ya el cadáver de Sarpedon reconocer podria; tan cubierto de lanzas, y afeado con la cuajada sangre y con el polvo, estaba de los piés á la cabeza; y en derredor los Griegos y Troyanos lidiaban. Como suele en los rediles en torno de los tarros de la leche zumbar de moscas numeroso enjambre. cuando ya llega la estacion florida y ordeñan el ganado; así los Griegos y Troyanos en torno del cadáver estaban en espeso remolino.

En tanto Jove, que jamás los ojos apartaba del campo de batalla y fijos en las haces los tenía, meditaba solicito en su pecho sobre la muerte de Patroclo; y mucho en su ánimo dudaba si ya entónces, allí de Sarpedon sobre el cadáver, Héctor le mataria con su lanza y de sus hombros luégo la armadura le quitaria, ó si mayor estrago él haria en los Teucros. Estas dudas la Deidad en su mente revolvia,

y al fin le pareció más acertado que el amigo de Aquíles á los Teucros y á Héctor segunda vez hácia los muros de Troya retirase, y que la muerte á muchos otros diera; v el primero en Héctor infundió la cobardía. Subió el héroe en su carro y á la fuga tímido se entregó, y á sus legiones todas mandó que huyesen; porque viera que Jove sus balanzas inclinaba en favor de los Griegos. Ni los Licios, aunque valientes eran, por más tiempo osaron resistir; que en fuga todos se pusieron, y al Rey abandonaron. Y herido el corazon, muerto yacía entre muchos cadáveres; que muchos en torno de él caveron cuando Jove allí encendió la lid asoladora. A Sarpedon las armas relucientes de finísimo bronce fabricadas de los hombros guitaron los Aguiyos. v el hijo valeroso de Menetio á su gente las dió porque á las naves las llevaran; y á Febo el padre Jove así dijo en palabras voladoras:

«Marcha tú, amado Febo, y el cadáver »saca de Sarpedon de entre las flechas, »y llevado del rio á la corriente, »lávale allí. Despues con ambrosía »úngele dulce y de inmortal ropaje »le viste, y á la Muerte se le entrega »y á su hermano mellizo el dulce Sueño, »para que le acompañen y le lleven »en rápida carrera al poderoso »reino de la ancha Licia, y sus hermanos

»y deudos le sepulten y erigido »un túmulo soberbio la columna »pongan con inscripcion; que estos honores »debidos son á los que ya murieron.»

Así dijo; y Apolo, de su padre obediente al mandato, de los montes bajó del Ida al campo de batalla.

Y á Sarpedon sacando de los tiros, muy léjos le llevó; y en la corriente lavándole del rio; ungióle luégo, con ambrosía, y de inmortal ropaje vistió el cadáver frio y á la Muerte y al Sueño le entregó. Veloces ambos á las vastas llanuras de la Licia le condujeron, y en su regio alcázar para que le enterrasen le dejaron.

Entre tanto, Patroclo á los bridones v á Automedonte á caminar ligeros con su voz aguijaba, y á los Licios y Teucros perseguia; pero ahora grande error cometió. ¡Necio! si hubiera el mandato del hijo de Peleo fiel observado, de la triste Parca libertado se hubiera. Pero siempre los consejos de Jove superiores á los del hombre son; que veces muchas al guerrero acobarda más ardido, y fácil la victoria de las manos le arrebata, despues que á los combates él mismo le envió. Y así á Patroclo dentro del alma entónces mucho brío infundió, porque ardiente pelease.

¿Quién, infeliz Patroclo, fué el primero y el último á quien vida y armadura quitaste tú, cuando á la negra muerte los Dioses te llamaban? Fué el primero Adrasto, y Autonoo, Périmo, el hijo de Mégas, Melanipo, el fuerte Elato, Equeclo, Epístor, Mulio, le siguieron, y el postrero de todos fué Pilártes. A estos mató, y los otros en la fuga, despavoridos, la salud buscaban. Y aquel dia los hijos de los Griegos la opulenta ciudad de los Troyanos por las manos tomaran de Patroclo, que de su escuadra adelantado mucho cual furia del averno combatia. si de llïon sobre la excelsa torre Apolo no se hubiese colocado para mal de Patroclo, y á los Teucros para de allí ayudar. Hasta tres veces, apoyado en el codo, á la muralla subió el héroe, y tres veces derribado fué por Apolo; que el luciente escudo hiriendo con sus manos inmortales. le hizo bajar. Y cuando ya la cuarta acometió furioso cual si fuese una Deidad, el Flechador Apolo en triste voz le amenazó, y le dijo:

«¡Retírate, Patroclo! que los Hados »no á tu lanza conceden que de Troya »rinda los altos muros, ni tampoco ȇ la de Aquíles, que en pujanza y brío »mucho á tí se aventaja.» Así decia; y Patroclo, á su voz retrocediendo, no poco se alejó, porque temia del Flechador Apolo la venganza.

Héctor en tanto hácia la puerta Escea estaba con su carro y sus bridones, mucho dudando si volver debia á la pelea, ó á la hueste toda mandar que se acogiese á la muralla. En tanto que así estaba irresoluto, Febo se le acercó, rostro y figura. tomado habiendo del valiente jóven Asio, hijo de Dimante, que habitaba en Frigia del Sangario en la ribera y era de Hécuba hermano. La figura habiendo, pues, tomado de este jóven, así le dijo Apolo: «¡Héctor valiente! »¿por qué de la pelea te retiras? »No te está bien. Si cuanto me aventajas ȇ mí tú en el valor yo te excediera má tí, pronto verias cuán funesto »hoy era para tí de la batalla »haberte retirado. Marcha ahora. wy en busca de Patroclo tus bridones »encamina. ¿Quién sabe si la muerte »darle conseguirás, y el claro Apolo »esta gloria te tiene reservada?»

Así Febo decia, y en la turba á ocultarse marchó de los Troyanos; y Héctor á Cebrïon que los bridones con el sonoro látigo aguijase mandó. Y en tanto Febo, entre las filas oculto ya, descomunal batalla suscitó, a los Aquivos dolorosa, a Héctor y á su falange nuevos triunfos facilitando. A los demas Aqueos Héctor dejaba y ni matar queria, y en busca de Patroclo sus bridones dirigia veloz. Cuando el Aquivo cerca de sí le vió, saltó del carro, y en la mano siniestra la alta pica empuñada teniendo, con la diestra

un enorme peñasco alzó del suelo, cándido, puntiagudo, que la mano llenaba toda: y la robusta planta afirmando en la tierra, con inmenso empuje le arrojó. No tardó mucho en alcanzar con él á un combatiente, mi en vano le arrojó; que al escudero de Héctor, á Cebrïon, hijo bastardo de Priamo, que el carro gobernaba, en medio de la frente con la piedra herir logró, y entrambos sobrecejos la piedra hizo pedazos; ni al impulso el hueso resistió. Sobre la silla á los piés del Troyano sus dos ojos cayeron; y él, como ligero buzo que se arroja á la mar, cayó del carro y el alma huyó del cuerpo. Y tú, Patroclo, viéndole así caer, para insultarle en amargas razones le dijiste:

«Por mi vida, que es ágil el Troyano.
»¡Cómo salta á lo buzo! Si estuviera
»dentro del mar pescando, fácilmente
»saltara de la nave, aunque las olas
»en hórrida borrasca enfurecidas
»estuviesen; y pesca para muchos
»sacaria, debajo de las peñas
»ostras buscando: tal ha sido ahora
»la mucha ligereza con que al suelo
»desde su carro se arrojó. Parece
»que tambien tienen buzos los Troyanos.»

Así dijo, y en rápida carrera å Cebrion se arrojó como se arroja el furioso leon á los establos, y los despuebla, hasta que herido cae de aguda flecha y su valor le pierde. Así entónces. Patroclo, tú saltabas. respirando furor, sobre el Trovano. Y Héctor saltó tambien sobre la arena desde el carro, y en torno del cadáver de Cebrion entrambos peleaban cual dos leones que en las altas cumbres de un monte, hambrientos ambos, furibundos pelean por el ciervo que ha matado el uno de los dos. Así furiosos los dos esclarecidos campeones, el valiente Patroclo y el ardido Héctor, de Cebrïon por el cadáver combatian, y mucho deseaban el uno al otro con agudo bronce herirse. Y Héctor, la cabeza asido habiendo del cadáver, la tenía, v Patroclo los piés, v los restantes Aquivos y Troyanos la batalla entre tanto seguian clamorosa.

Como el Euro y el Noto embravecidos combaten entre sí, la selva umbría que del monte corona las alturas agitando; y las hayas, y los fresnos, y frondosos cornejos, de contino con sus ramas se azotan uno al otro en inmenso ruïdo, y al romperse dan chasquidos horrendos; así entónces Aquivos y Troyanos se mataban en repetido encuentro, y ya ninguno á la fuga cobarde se acogia. Y en torno á Cebrion sobre la tierra muchas lanzas agudas se clavaron y voladoras flechas que saltaban de los arcos, y muchos y muy grandes peñascos los escudos deshicieron

de los Teucros y Aquivos que en contorno peleaban, y el mísero yacía de polvo en un oscuro remolino. Y siendo agigantado en la estatura, largo trecho ocupaba de la tierra, y para siempre ya la gran pericia en manejar bridones olvidara.

Miéntras el sol á la mitad del cielo aun no habia llegado, en ambas haces los astiles volaban, y caian los combatientes. Cuando ya al ocaso el sol se encaminaba presuroso, contra los que los Hados dispusieran vencedores quedaron los Aqueos; y á Cebrion sacaron de los tiros y el bélico tumulto, y la armadura de los hombros al fin le desataron. Patroclo entónces, cual rabiosa furia, de nuevo á los Troyanos por tres veces acometió, á Mavorte parecido, horribles voces dando, y con su lanza en cada vez á nueve campeones por tierra derribó. Cuando ya ciego de furor, cuarta vez acometiste, entónces, oh Patroclo, de tu muerte el momento fatal ya se acercaba; porque Febo á encontrarse en la pelea salió contigo, y verle no podias. De oscurísima niebla rodeado venía el Dios, y á sus espaldas puesto, le hirió de plano con su fuerte diestra en los riñones y anchurosos hombros, y en repentinos vértigos del héroe los ojos se turbaron. En el suelo le derribó despues de la cabeza

Apolo el yelmo, que rodando vino. con hórrido fragor, de los caballos á los piés, y en el polvo y en la sangre manchadas fueron las hermosas crines del penacho, que nunca hasta este dia fuera dado manchar miéntras el yelmo de un valiente caudillo la cabeza y la gallarda frente defendia, de Aquíles. Pero Júpiter entónces á Héctor gueria la funesta gloria otorgar de que puesto le llevase, porque tambien el mísero tenía ya cercana la muerte. Entre las manos la pica de Patroclo, poderosa, y larga, y muy pesada, y guarnecida de agudo hierro, se rompió; y del hombro. roto ya el correon, sobre la arena cayó el ingente escudo, y la coraza de Jove el hijo, el soberano Febo, le desató. Calamidad tan grande le quitó la razon, perdió las fuerzas y atónito paróse. Y por la espalda, entre los hombros, con aguda pica un Trovano le hirió llamado Euforbo. hijo de Pantoó, que á sus iguales, en manejar la pica con destreza, en dirigir de un carro los bridones. y en los ligeros piés aventajaba; pues la primera vez que con su carro para aprender el arte de la guerra se presentó en la lid, veinte guerreros derribó de los suyos. Este ahora fué el que primero contra tí su lanza vibró, ¡noble Patroclo! aunque matarte no consiguió. Y corriendo apresurado

atras se retiró, y en las hileras se ocultó de los suyos, de tu cuerpo ántes sacando la robusta lanza de duro fresno; ni osadía tuvo para esperar de frente á su enemigo, aunque ya le veia desarmado.

Abatido Patroclo con el golpe que recibió del Dios, y con la herida que le hiciera el Troyano, hácia la escuadra empezó á retirarse de los Griegos por evitar la muerte. Mas apénas Héctor vió que el magánimo Patroclo atras se retiraba, y que ya herido de aguda lanza fuera, atravesando las filas corrió á él, y en medio el vientre desde cerca clavándole su pica. y al otro lado con pujanza mucha haciéndola pasar, le hirió de muerte. Cayó en el suelo, retembló la tierra con espantable ruido, y los Aqueos todos cayeron en dolor profundo. Como tal vez, del monte en las alturas, un valeroso jabalí pelea con un leon por el raudal escaso de pobre fuentecilla, porque quieren ambos beber; y de arrogancia llenos los dos combaten, y el leon estrecha al jabalí en la lucha, y superiores siendo sus fuerzas, aunque más resista y anheloso respire fatigado el cerdoso animal, por fin le mata; Héctor así á Patroclo, que en su hueste hiciera tal estrago, hirió de cerca con su lanzon, y le quitó la vida.

Y con el alto triunfo envanecido, así le hablaba en orgullosas voces:

«¡Ah, Patroclo! sin duda tú creias »nuestra ciudad rendir, y las mujeres »de Troya por esclavas á la Grecia pen las naves llevar. ¡Necio! Ya has visto » Jue de Héctor los caballos corredores principal a las batallas animosos »por defenderlas, y que yo en el arte »de manejar la pica sobresalgo »entre todos los Teucros, y valiente »alejo de ellos el funesto dia »de esclavitud; pero tu cuerpo ahora »aquí voraces comerán los buitres. »;Infeliz! que ni Aquiles, aunque sea »tan valeroso, defenderte pudo. ȃl, sin duda, quedándose en las naos, »en imperiosas voces te diria »cuando en la lid sangrienta te enviaba ȇ combatir por él: A mi presencia »no vuelvas, oh Patroclo generoso, »ni à las aquivas naos, sin que de Héctor, »el campeon temido, la coraza nhayas sobre su pecho desgarrado »teñida en sangre. En semejantes voces »Aquíles te hablaria, é imprudente »tú le has creido.» En lánguidos acentos así, noble Patroclo, respondiste:

¡Héctor! ya puedes glorïarte ufano »de que Jove y Apolo la victoria »te han dado, y fácilmente me han vencido; »poque ellos por su mano de los hombros »me quitaron las armas: que si veinte »guerreros como tú conmigo hubieran »batallado, los veinte perecido
»habrian aquí todos, por mi lanza
»derribados en tierra. A mí la vida
»Apolo me ha quitado, y mi destino:
»Euforbo entre los hombres el segundo
»me ha herido, y tú el tercero me acabaste,
»ya de mis armas dueño. Mas entiende,
»y grábalo en el alma, que tú mismo
»no ya por largo tiempo de la vida
»el camino andarás; porque ya cerca
»y á tu lado la muerte, y de la Parca
»tienes la sombra inexorable, y pronto
ȇ manos morirás del valeroso
»nieto de Eäco, el sin igual Aquíles.»

Al decir estas últimas palabras, en derredor oscuridad eterna de muerte le cercó. Y abandonando su cuerpo el alma, en vagaroso vuelo al averno bajó, su triste suerte llorando y su perdida valentía y tierna juventud; y Héctor le dijo, aunque muerto le via, estas razones:

«¿Porqué, Patroclo, en vaticinio triste »tá la muerte me anuncias desgraciada? »¿Quién sabe si ántes por mi lanza herido »Aquíles, hijo de la Diosa Tétis, »la vida perderá?» De esta manera habiendo hablado, y la robusta planta fijando sobre el pecho de Patroclo, sacó su aguda lanza de la herida, y al sacarla trayéndose el cadáver, tendido luego le dejó en la arena. Y armado con la pica, á Automedonte en rápida carrera y orgulloso se encaminó; que mucho deseaba matarle. Pero pronto los veloces inmortales caballos, que á Peleo en otro tiempo dieran las Deidados, le sacaron del campo de batalla.

## LIBRO DECIMOSÉTIMO.

No se ocultó al valiente Menelao que Patroclo muriera en la pelea á manos de los Teucros; y las filas atravesando, del arnes bruñido todo cubierto, en torno del cadáver corria defendiéndole. Cual suele solícita correr del becerrillo en derredor la vaca primeriza, que todavía del amor materno áun no sintiera el aguijon penoso, v da tiernos muidos; así triste en torno de Patroclo Menelao corriendo, con su escudo y con su lanza le defendia, y en ardiente anhelo deseaba matar al que viniese á despojarle. Y el troyano Euforbo no se olvidó, cuando le vió caido, de acudir á quitarle la armadura que áun le quedaba, y á su lado puesto, así dijo al valiente Menelao: «¡Oh hijo de Atreo, y del potente Jove

»alumno, y adalid de los Aquivos!

»te retira, el cadáver abandona,
»y déjame quitarle la armadura
»en sangre tinta. De los Teucros todos,
»y auxiliares, ninguno con su lanza
»antes que yo le hirió. Deja, te digo,
»que yo lleve sus armas por trofeo
»y á los Teucros las muestre, y me corone
»de inmensa gloria. Teme que mi lanza
»aqui te arroje, y de la dulce vida
»tambien te prive á tí.» Y en ira ardiendo,
así dijo el valiente Menelao:

«¡Y será, oh padre Jove, decoroso »que tanto se glorie envanecido neste Troyano? La rabiosa furia ode la pantera, del leon airado, odel jabali feroz, en cuyo pecho warde en furor el corazon valiente. nal orgullo no iguala é insolencia »de los hijos de Panto. ¿Te olvidaste »acaso ya de que á tu mismo hermano. »el fuerte Hiperenor, sirvió de poco osu juventud, cuando arrogante y fiero »me insultaba, y el bote de mi pica »osó esperar, y en orgullosas voces »decia que entre todos los Aquivos pera yo el más cobarde? Pues no creo nque él haya vuelto vivo á su morada. pá alegrar á su esposa y á sus padres. »Y à ti tambien te quitaré la vida »si hacerme frente osares. Te aconsejo oque te retires y á tu escuadra vuelvas, »y no conmigo en desigual batalla pentres ahora. A tu salud atiende »miéntras ileso estás; que recibido »el daño, hasta los necios escarmientan.»

Así dijo el Atrida, y sus razones no á Euforbo persuadieron; que ostinado replicó todavía: «Ya es llegada »la ocasion, orgulloso, de que ahora »pagues la muerte de mi dulce hermano. »de que te jactas necio. Tú dejaste »en viudez á su esposa, y entregada »al lloro en el palacio que el esposo »de nuevo fabricara, y tú sumiste ȇ nuestros padres en tristeza v luto: »pero de éstos y aquella los pesares »acabarian hoy, si yo pudiese »tu cabeza y tus armas por trofeo »llevar, y presentárselas á Panto »y á la gallarda Fróntis. No más tregua Ȉ la batalla demos; quién valiente »de los dos, ó cobarde, haya nacido, »las armas lo dirán en la pelea.»

Así dijo, v al Griego una lanzada dió en el escudo plano; mas el bronce romper no pudo, y se torció la punta en el duro broquel. Su larga pica vibró segundo el fuerte Menelao. y cuando Euforbo, sin volver el rostro, retrocedia, le clavó la punta en el pecho á raíz de la garganta, y empujó firme con la fuerte diestra; y atravesando el delicado cuello, sobre la nuca apareció la pica. Cayó el Troyano, retembló la tierra en derredor, y temeroso ruido sobre él hicieron al caer las armas: y enrojeció la sangre sus cabellos, que con los de las Gracias competian. y los rizos que de oro reluciente

y de plata en sortijas recogidos tenía entónces. Cual frondosa oliva. que plantó el labrador en solitario terreno por las aguas abundantes regado de un arrovo, hermosa crece y de altísimas ramas se corona que los céfiros blandos con su aliento mecen suaves, y de blancas flores se cubre en primavera; pero viene impetuosa ráfaga de viento rápidamente, y de raíz la arranca, y la tiende en el suelo; tal entónces al valeroso Euforbo, aunque sabía diestro blandir su lanza, Menelao derribó en tierra. Y viéndole cadáver. ya empezaba á quitarle la armadura.

Como el fiero leon sale del monte en que nació y se arroja á la vacada que en el valle sombrío está paciendo, y acomete rabioso, y la ternera arrebata mejor, y entre los dientes llevándola terribles, furibundo rompe su cuello, y las entrañas todas devora impío, y de su sangre bebe, y el cuerpo despedaza; y los mastines y los pastores en contorno mucho gritan, pero de léjos, ni se atreven á salir á la fiera, porque todos de espanto y de temor sobrecogidos están: así tambien de los Trovanos ninguno osaba, aunque valor tuviese, acometer al poderoso Atrida. Y fácilmente de las ricas armas el cadáver de Euforbo despojado hubiera entónces, si envidioso Febo

no le hubiese privado de esta gloria. Mas la Deidad, en todo asemejada á Méntes, de los Cícones caudillo, á Héctor á combatir con el Aqueo así animó con imperiosas voces:

«¡Héctor! tú vas siguiendo á los caballos »del hijo valeroso de Peleo »sin poder alcanzarlos, y dificil »á los mortales fuera bajo el yugo »de la carroza uncirlos; solo Aquiles, »hijo de Tétis, domeñarlos puede. »Y en tanto, el belicoso hijo de Atreo, »Menelao, el cadáver de Patroclo »defendiendo animoso, ha dado muerte »á uno de los mejores adalides »de los Troyanos, al valiente Euforbo, »y ha puesto fin á sus hazañas.» Dijo, y á la escuadra volvió de los Troyanos.

Grave dolor oscureció la mente de Héctor al escucharle, y por las filas en derredor mirando, no muy léjos vió el cadáver de Euforbo, que en la arena derribado yacia, mucha sangre de la herida vertiendo, y al Aquivo que la rica armadura de los hombros ya le quitaba. Y la primer hilera atravesando el héroe, con su escudo cubierto, daba horrendos alaridos, semejante á llama inextinguible que de Vulcano en las cavernas arde. Oyó de Héctor las voces Menelao, y exhalando un suspiro, estas razones á su valiente corazon decia:

«¡Triste de mí! Si las brillantes armas »del hijo de Peleo y el cadaver

»de Patroclo abandono, que la vida »por vengarme perdió, temo que alguno »de los Aquivos, viéndolo, me acuse »de ingratitud. Pero, si estando solo, »con Héctor yo peleo y los Troyanos, »porque no me motejen de cobarde, »temo tambien que en derredor me cerquen. »siendo tan numerosos; que á este sitio »Héctor conduce sus escuadras todas. »Mas, ¿á qué fin en importunas voces »triste mi corazon habla consigo? »Cuando á pesar de las Deidades quiere »el hombre combatir con un guerrero ȇ quien Jove defiende, rueda pronto »grave daño sobre él. Así, ninguno »de los Griegos cobarde con justicia »podrá llamarme cuando aquí me vea ȇ Héctor ceder; que por los altos Dioses »ayudado pelea. Si pudieso »yo la voz escuchar del valeroso »Ayax de Telamon, los dos unidos »aquí otra vez tornáramos; v entônces, ȇ pesar de los Dioses que lo estorban, »de nuevo la batalla empezaria. »para ver si á lo ménos el cadáver »de Patroclo podemos á la tienda »llevar del triste Aquiles: de consuelo »esto le fuera en su dolor amargo.»

Miéntras él en su mente revolvia y en su ánimo estas dudas, las hileras llegaban ya de los Troyanos, y Héctor á su frente venía, y Menelao retrocedió volviendo las espaldas, y el cadáver de Euforbo sin quitarle la armadura dejó. Como afligido

el redil abandona mal su grado melenudo leon á quien persiguen y alejan del rebaño los pastores con armas, y los perros con aullidos, y el corazon valiente se le encoge dentro del pecho; triste Menelao así desde el cadáver de Patroclo caminaba hácia atras, y la cabeza volvia alguna vez. Y ya llegado donde estaba la escuadra de los Griegos. se detuvo; y la cara al enemigo vuelta de nuevo, en inquietud miraba en derredor buscando con la vista á Ayax de Telamon. Y prontamento á la izquierda de toda la batalla vió que estaba animando á los Aquivos á pelear; que grande cobardía les infundiera Apolo. Menelao corrió, pues, á encontrarle; y cuando cerca estuvo ya, le dijo en altas voces:

«¡Ayax, amigo! caminemos ambos
ȇ defender el cuerpo de Patroclo,
»y llevársele á Aquiles; la armadura
»no podremos salvar, porque la tiene
»Héctor en su poder.» Así decia
Menelao, y el ánimo afligido
de Ayax fué mucho, y por la hueste aquea
los dos atravesaron. El cadáver
ya de Patroclo, las brillantes armas
habiéndole quitado, por el suelo
Héctor iba arrastrando, la cabeza
para cortarle con aguda espada
y á los perros de Troya el mutilado
cuerpo entregar, despues que por la arena
(él le hubiese arrastrado. Pero vino

Ayax cubierto de su grande escudo, y Héctor á las escuadras de los Teucros se retiró; y subiéndose en el carro, dió á los suyos las armas de Patroclo para que á la ciudad como trofeo del triunfo que alcanzara las llevasen.

Avax, en tanto, con su enorme escude el cadáver cubriendo de Patroclo. firme allí se mantuvo. Cual se pára á defender sus hijos la leona. si al llevar por la selva sus cachorros la salen al encuentro cazadores. y bajando los párpados ceñuda, cierra los ojos, y en veloz corrida acomete á la turba numerosa: Ayax así en contorno del cadáver corria de Patroclo, y Menelao de la otra parte estaba, y á la vista del caro amigo su dolor profundo dentro del corazon más se aumentaba. Y al verlos Glauco, en iracundas voces á Héctor mirando con ceñudo rostro, así culpó su mucha cobardía:

«¡Héctor! aunque presencia tan galla da
»te hayan dado los Dioses, distas mucho
»de merecer la fama de valiente
»que tienes entre todos, pues cobardo
»huyes así de la batalla. Mira
»si defender podrás contra los Griegos
»esta ciudad que del imperio todo
»es cabeza, tú solo con la gente
»que dentro el muro de llion habita,
»porque ya más ninguno de los Licios
»batallará con los valientes Griegos
»por defender á Troya, si este pago

val campeon se da que ha combatido »sin cesar por vosotros. ¿Qué cadáver »de oscuro combatiente de las manos »sacarás, oh cruel, de los Aqueos, »si Sarpedon, tu huésped y tu amigo, »dejaste que la presa y el escarnio »sea de los Aqueos? Cuando estaba »en vida, mucho á tu ciudad y gente, »y á tí mismo, sirvió; y al verle muerto. »zá estorbar no te atreves que devoren »los perros su cadáver? Si los Licios »siguieran mi consejo, les diria »que á su país volviesen, y asolada »fuera vuestra ciudad. Pero si ahora »la intrepidez, y fuerza, v osadía »los Troyanos tuviesen que los hombres »suelen tener cuando terrrible guerra »contra los enemigos emprendieron »y en defensa combaten de su patria. »prontamente el cadáver de Patroclo »arrastrando lleváramos á Troya. »Y si de entre los tiros arrancado »en la gran capital à entrar llegase »de Príamo, abatidos los Aqueos, »de Sarpedon las relucientes armas »en cambio nos darian y el cadáver. »y á Troya le lleváramos nosotros: »que Patroclo escudero fué de Aquiles, nel más fuerte de todos los Aqueos »que las naves contienen, y sus tropas »tambien son entre todas las mejores... »¡Vana ilusion! pues ni valor tuviste »de Ayax para esperar la acometida »y mirarle á la cara, y cuerpo á cuerpo »con él no quieres pelear. ¡Cobarde!

ya tú confiesas que en valor te excede.» Con torva faz mirándole, el fogoso Héctor le dijo: «¡Glauco! si hasta aĥora »tan comedido y tan prudente fuiste, »¿cómo tan orgulloso y dementado »hablaste? Siempre de los hombres todos »cuantos habitan en la fértil Licia »te he creido el más cuerdo; mas ahora, »al oir tus palabras, ya dijera »que la razon perdiste. ¿Y has podido »imaginar siquiera que no tengo »valor para esperar la acometida »de Ayax, por más que agigantado sea? »Yo jamás las batallas he temido, »ni el ruido me espantó de los caballos; »pero siempre de Jove los consejos »al humano valor son superiores, »y veces muchas al varon más fuerte »en fuga pone, y la victoria fácil »de las manos arranca, aunque á la guerra »le hava animado él mismo. Ven ahora, »amigo, ven, colócate á mi lado, »y los combates mira; porque veas »si yo soy tan cobarde como dices. ȇun cuando dure la batalla un dia: »ó si ya del cadáver de Patroclo »logro alejar alguno de los Griegos. »por más que fuerte y valeroso lidie.»

Así le dijo, y en horrendas voces à los suyos habló: «Mostrad (decia) »vuestro valor, y sostened ahora »el combate, entretanto que me visto »de Aquíles yo las refulgentes armas »de que al fuerte Patroclo he despojado »despues de haberle muerto,» Así decia,

▼ de la lid saliendo, y á carrera marchando siempre con ligera planta. alcanzó prontamente, y no muy léjos, al escuadron que por mandato suyo á Trova conducia las brillantes armas del fuerte Aquíles, y á distancia del bélico tumulto y la pelea, de armadura mudó. La suya propia entregó á los donceles, y les dijo que á Troya la llevasen, y gozoso él se vistió con las hermosas armas de Aquíles, que los Dioses á Peleo en otro tiempo dieran, y él, llegado á la vejez, se las cediera al hijo; pero éste en la armadura de su padre no envejeció. Cuando el Saturnio Jove desde el Olimpo vió que Héctor las armas se ceñia del hijo de Peleo, agitó su cabeza, y silencioso consigo habló, y decia: «¡Ah desgraciado! »¡ay! tú no piensas en la muerte ahora »que va tienes al lado, y con las armas vte cubres del varon más animoso, ȇ cuya vista las falanges tiemblan; »y la vida has quitado á su escudero »tan bueno como fuerte, y la armadura »ignominiosamente de sus hombros »arrancaste y cabeza. Mas ahora »el triunfo darte quiero todavía; »porque sé bien que la doblada cuera »del hijo de Peleo, de tus hombros »no desatará Andrómaca, ni vivo ȇ Troya volverás de la batalla.»

Dijo el Saturnio, y las cerúleas cejas inclinó. Apénas Héctor la armadura

de Aquiles, á su talle acomodada. se hubo ceñido, el corazon sentia en bélico furor arder fogoso, y de vigor y prodigiosa fuerza su pecho se llenaba. Ya vestida la armadura del hijo de Peleo, á juntarse volvió con su falange y daba horribles voces. Cuando todos venir le vieron con las ricas armas de que á Patroclo despojó adornado. al resplandor que en torno despedia creveron ver al furibundo Aquíles; y él, corriendo las filas presuroso, animaba á sus fuertes capitanes, Mésles, Glauco, Medonte, Asteropeo Tersíloco, Disénor, Fórcis, Cromio. Hipotoó, y Enomo el adivino, y así decia en imperiosas voces:

«Las numerosas tribus de auxiliares. »que en torno habitan de Ilion, escuchen »mi voz ahora. Muchedumbre tanta »para que ociosa esté no he congregado »ni estándolo me es útil. Yo á vosotros »rogué que cada cual desde su patria »aquí viniera á defender los hijos y las caras esposas de los Teucros. »en la terrible guerra que nos hacen »los príncipes de Acaya; y generoso »en recompensa con brillantes dones »y abundante comida, que mi pueblo »con gran trabajo suministra, ahora »premio vuestro valor. Al enemigo »marchad de frente, y ó morid lidiando. »ó la vida salvad: esta la suerte »de los guerreros es. Al que arrastrare

wel cuerpo de Patroclo á nuestras filas, 
wy á quien Ayax cediere, en larga mano 
wyo daré la mitad de los despojos 
aque en la batalla hubiéremos cogido; 
wy la otra yo tendré, é igual la gloria 
suya será y la mia.» Apénas Héctor 
cesó de hablar, marcharon animosos 
con todo su poder y en derechura, 
levantadas las picas, los Troyanos 
contra los Griegos, y esperaban todos 
arrancar de las manos el cadáver 
á Ayax. ¡Oh necios! que matar debia 
sobre él á muchos. Mas entónces, viendo 
á los Teucros venir, estas palabras 
habló con el valiente Menelao:

«¡Amigo! ya no espero que nosotros »volvamos vivos de la lid: ni temo »tanto por el cadáver de Patroclo, »que bien pronto de Troya á los lebreles »y á las aves carnívoras de pasto »servirá, como temo por mi vida »y la tuya, no sea que nos maten; »que el oscuro nublado de la guerra, »Héctor, todo lo cubre, y á la vista »ya tenemos la muerte. Mas ahora »llama á los más valientes de los Griegos, »y puede ser que alguno tus clamores »oiga, y acuda.» Obedeció el Atrida, y en alta voz gritaba á los caudillos:

«¡Adalides y Príncipes de Acaya! »Todos oid mi voz, los que en la tienda »de Agamenon de Atreo y Menelao »bebeis el vino que los pueblos pagan, »y escuadra acaudillais, y honor y gloria ȇ Júpiter debeis. Dificil fuera

»que uno por uno desde aquí vo viese ȇ los caudillos todos: tal combate »de nuevo se ha encendido. Pero venga »alguno aquí de su valor guiado »y en cólera se inflame, y no permita »que al cadáver insulten de Patroclo »los perros de esta tierra.» Así les dijo: y pronto oyó su voz Ayax de Oileo: y el primero de todos, por las filas atravesando, al llamamiento vino. Siguióle el Rey de Creta, y Meriónes; y de los ctros...... ¿qué mortal podria los nombres repasar en la memoria de todos los Aquivos que acudieron despues á la batalla? Los Troyanos, por Héctor precedidos, el combate empezaron terrible. Como el rio que acrecieron de Júpiter las lluvias corre á la mar, y por el ancho cauce refluye la corriente, y con estruendo las olas braman y resuena en torno la dilatada costa, y en la arena vomita el mar las espumosas aguas; tal fué entónces el grito estrepitoso que dieron los Troyanos. Los Aqueos. apiñados en torno del cadáver y con anchos broqueles defendidos. v en bélico furor ardiendo todos. firmes estaban. El Saturnio Jove de oscura niebla sus brillantes cascos rodeó; que no al hijo de Menetio aborrecia el padre de los Dioses miéntras vivió y servia de escudero á Aquíles, y ni ahora le agradaba que su cadáver devorado fuera

por los perros de Troya. A defenderle animó, pues, á sus amigos todos.

Al principio los Teucros rechazaron á los fuertes Aquivos, que á la fuga tímidos se entregaban indefenso el cadáver dejando; pero á nadie matar pudieron con sus largas picas. aunque lo deseaban. El cadáver ya arrastraban por tierra; mas no largo el tiempo ser debia en que los Griegos le abandonasen: que volver la cara Ayax les hizo pronto, el más gallardo y más valiente de los Griegos todos, excepto Aquiles. La primer hilera el héroe atravesó; y en derechura marchaba al enemigo, semejante al jabalí cerdoso que disipa fácilmente la turba numerosa de perros y robustos cazadores. si intrépido se vuelve y da la cara del matorral saliendo. Tan gallardo de Telamon el hijo á las falanges de Troya acometió; y á los que en torno estaban de Patroclo y combatian por llevarle á Ilïon, y de alta gloria coronarse esperaban, fácilmente disipó. Ya el cadáver de Patroclo atara por el pié junto al tobillo con ancho correon, y le llevaba arrastrando por medio de las filas, Hipotoó, el hijo valeroso del Pelásgico Leto que este dia elogios merecer de los Troyanos y de Héctor deseaba; pero pronto cayó sobre él calamidad terrible.

de que ninguno libertarle pudo entre los Teucros todos. Porque el hijo de Telamon, por medio de la turba abriéndose camino, de muy cerca en el yelmo le dió fuerte lanzada; y aunque de duro bronce fabricado v con dobladas planchas refornido el casco fuera, resistir no pudo al golpe de la diestra poderosa v del lanzon enorme. De la herida. pegado al asta y en la sangre tinto, el cerebro saltó; y el infelice, ya moribundo, de la fuerte diestra soltó el pié del exánime Patroclo sobre la tierra, y él cayó de cara junto al Aguivo y alejado mucho de la fértil Larisa. Y á sus padres el amor no pagó con que otro tiempo de su infancia cuidaron; porque breve fué su vivir, y defendiendo á Troya á manos de Ayax pereció este dia.

Héctor despues su reluciente lanza contra Ayax arrojó; pero el Aquivo la vió venir, y el furibundo golpe con una breve inclinacion de cuerpo logró evitar. Mas el astil herrado á Esquedio, hijo de lítio y el más fuerto de todos los Focenses, que tenía su alcázar en Panopo y numerosa escuadra condujera, en lo más alto hirió del pecho, y la acerada punta por la espalda salió cerca del hombro. Cayó en el suelo, retembló la tierra en derredor, y temeroso ruido sobre él hicieron al caer las armas.

Ayax tambien al valeroso Fórcis, de Fénope nacido, que el cadáver de Hipotoó animoso defendia, hirió con su lanzon en medio el vientre: v rompiendo la cóncava coraza el duro hierro, las entrañas todas le arrancó; y el Troyano moribundo de rodillas cayó sobre la arena, que con la mano en su dolor asía. Al verle los primeros campeones de los Troyanos y su gran caudillo, retrocedieron; y en alegres voces clamaron los Aquivos y á su escuadra de Hipotoó y de Fórcis el cadáver pudieron arrastrar, y de sus hombros las ricas armaduras desataron. Y ya entônces los Teucros en sus muros encerrado se hubieran, por los Griegos perseguidos (tan grande era su espanto) y mucha gloria conseguido hubieran por su propio vigor y valentía, aun sin quererlo Jove, los Aqueos; si no hubiese inspirado heróico brío á Enéas Febo, asemejado en todo à Perifante, del heraldo Epítis nacido, que de Anguíses en la casa tambien la profesion ejercitando de heraldo envejeciera, y en consejos abundaba de paz. Al venerable heraldo, pues, asemejado entónces Apolo, dijo al adalid troyano:

«¡Enéas! ¿Cómo defender vosotros »pudiérais à Ilïon, si destruirle Ȉ los Dioses pluguiera? Otros guerreros »he visto yo, que en su vigor fiados,

TOMO II.

»y en su fuerza, y valor, y muchedumbre, »con tropas que el temor no conocian »osaron oponerse á las Deidades.
»Y otorgándonos Jove la victoria »más bien que á los Aqueos, ¿espantados »y cobardes huís, y al enemigo »el campo abandonais?» Así decia el Flechador Apolo; mas Enéas, que de frente y atento le miraba, conoció á la Deidad, y en altas voces á Héctor gritó, y le dijo alborozado:

«¡Héctor, y los demas tan valerosos »jefes de los Troyanos y auxiliares! »Mucha mengua sería si cediendo ȇ las falanges griegas, y vencidos »por nuestra cobardía, á la muralla »de Ilion retornásemos ahora. »Pero uno de los Dioses, á mi lado »poniéndose, me ha dicho que el excelso »Jove, que á los mortales la victoria »concede ó niega en las dudosas lides, »nuestro auxiliar será. Contra los Dánaos »marchemos, pues, en derechura todos; »y no les permitamos que tranquilos »lleven á sus bajeles el cadáver »de Patroclo.» Así dijo, y de su fila saltó ligero á la primer escuadra; y los otros volvieron de la fuga, é hicieron todos frente á los Aquivos.

Y Enéas el primero con su lanza hirió en el vientre, y derribó en la arena, á Leócrito, el hijo de Arisbante y amigo y compañero valeroso de Licomédes. Viéndole caido, mucho su jefe se afligió; y corriendo al cadáver y cerca de él parado, vibró su aguda lanza y al valiente Apisaon, que escuadra numerosa guiaba en los combates y nacido fuera de Hipaso, en el ijar derecho hizo profunda herida, y en la arena el adalid cavó. De la Peonía con la gente viniera, y el más bravo era de los peonios campeones despues del animoso Asteropeo. Cuando este vió por tierra derribado á Apisaon, se entristeció; y las filas atravesó á carrera, deseoso de combatir él mismo con los Griegos. Pero no le fué dado; porque todos los que estaban en torno del cadáver de Patroclo cubiertos de broqueles sus picas por do quier le presentaban. Ayax en tanto, las hileras todas recorriendo, á ninguno permitia que mucho se alejara del cadáver, ni que fuera de fila con los Teucros á batallar saliese; y les mandaba que allí firmes al muerto defendieran y de cerca las armas esgrimiesen. Hórrida lid se comenzó de nuevo: y el campo todo de purpúrea sangre era regado, y sin cesar caian unos sobre otros muertos los Trovanos. sus auxiliares, y tambien algunos Aquivos: que estos en la lid no el triuafo alcanzaban sin sangre. Pero ménos de su lado morian; porque siempre contra los enemigos procuraban ayudarse uno al otro, y la fatiga

y el trabajo aliviarse en la pelea.

Estos allí, como el ardiente fuego, entre sí peleaban; ni dirias que el sol brillaba en la region del éter. ni la luna; de tanta rodeados oscura niebla estaban los guerreros que en derredor del infeliz Patroclo sin cesar combatian. Los restantes Aquivos y Troyanos la batalla, libres de oscuridad v á la luz pura del claro sol, seguian; porque limpios todos brillaban sus lucientes rayos, v ni en valles ni en montes se veia la más pequeña nube. Y peleaban, no siempre, y todos, y á la vez, y cerca, sino de tiempo en tiempo, y por falanges. y bastante apartados, y los tiros evitaban los unos de los otros, Y en tanto, los del centro por la lucha, y por la oscuridad, mucho sufrian; v cuanto más valientes ellos eran. mayor era el peligro de que algunos heridos fuesen con aguda lanza.

Todavía la muerte de Patroclo ignoraban de Néstor los dos hijos Trasímedes y Antíloco, y pensaban que vivo aún en la primer hilera con los Teucros seguía peleando. Y ellos, aunque de léjos la derrota y el estrago miraban de los suyos, á otro lado y distantes combatian; que estas fueron las órdenes que Néstor les dió cuando su voz á la pelea, al salir de las tiendas y las naos, los animó. Entretanto, los que en torno

estaban peleando del cadáver todo el dia siguieron combatiendo en horrenda batalla, y fatigados estaban de continuo, y les corria el sudor por las manos y las piernas y hasta los piés llegaba, y con el polvo los ojos ofuscados y el semblante afeado tenian. Como suele el curtidor á numerosa turba de obreros entregar, á que la estiren. de corpulento buey la piel teñida en untuoso aceite, y apartados y en círculo dispuestos, con gran fuerza cada cual tira de su punta y pronto despide el agua y el aceite embebe, y de tantos obreros al impulso queda tirante en derredor y toda; así entónces Aquivos y Troyanos del cadáver tiraban de Patroclo en breve campo de batalla unidos, y arrastrarle esperaban, hácia Troya los Teucros, y á las naves los Aqueos. Y terrible combate y ostinado en torno de él seguia. Y ni Mavorte, ni Pálas, aunque más su pecho ardiese en cólera, cobardes á los unos ó á los otros diria. Tal batalla de hombres y de caballos el Saturifio Jove extendió con su potente diestra sobre el verto cadáver de Patroclo.

Aquíles ignoraba todavía la muerte de su amigo, porque léjos de las tiendas y naves de la Grecia, ya de Ilion bajo los altos muros, era entónces la lid; y no creia que aquel hubiese muerto, y esperaba que á las puertas llegado á sus bajeles vivo retornaria. Ni tampoco le era dado esperar que su escudero á Troya conquistase, áun ayudado del mismo Aquiles; porque bien sabía, y muchas veces de su augusta madre en secreto lo oyera, cuál de Jove fuese la voluntad. Pero la Diosa la gran calamidad no le decia ahora, de que á manos de los Teucros pereciera el amigo á quien amaba él con tanta ternura. Y entre tanto en torno á su cadáver los Aquivos y Troyanos, la pica enarbolada, sin cesar combatian, y la muerte recibian y daban. Y así alguno entre los Griegos á los otros dijo:

«¡Amigos! á nosotros decoroso »no sería volver á los bajeles, »el cuerpo de Patroclo abandonando: ȇntes la dura tierra nos sepulte. »Mejor esto sería, que el cadáver Ȉ los Teucros dejar para que á Troya »lo lleven por trofeo.» Y á los suyos tambien alguno dijo de los Teucros:

«¡Amigos! aunque á todos el destino »nos haya condenado del cadáver »en torno á perecer, ninguno vuelva »la espalda al enemigo.» Así decian los unos á los otros, y estas voces los ánimos de todos inflamaron; y el combate seguía y hasta el cielo, atravesando el éter espacioso, el estruendo subia de las armas.

Los caballos de Aquíles, que distantes estaban de la lid desde que vieron que á manos de Héctor perecido habia su conductor, lloraban affigidos, Y por más que á marchar los aguijaba. con el látigo hiriéndolos ligero, Automedonte, el hijo valeroso de Dióres, y en palabras cariñosas les hablaba unas veces, y con dura reprension otras veces castigaba su inobediencia; ni marchar guerian hácia atrás á las naves y la costa del rápido Helesponto, ni á la huesto de los Griegos que estaban peleando. Cuál firme está é inmoble la columna que el túmulo corona de un guerrero. ó de alguna matrona; así parados é inmóviles estaban los bridones con el brillante carro. Y á la tierra la cabeza inclinada, de sus ojos lágrimas derramaban ardorosas que hasta el suelo corrian; y las crines con el polvo manchadas y en desórden sobre el yugo esparcidas, por la muerte tristes lloraban ellos del que fuera otro tiempo su auriga. Al verlos Jove así llorar, se condolió; y moviendo . la cabeza inmortal, estas palabras, consigo hablando, silencioso dijo:

«¡Infelices! ¿Por qué, estando vosotros »libres de la vejez y de la muerte, »os dimos á un mortal, el rey Peleo? »Para que entre los míseros humanos »miserables tambien vosotros fuerais; »pues de los animales que se crian

»sobre la tierra y viven, es el hombre »el más desventurado. Mas vosotros »no ya del carro tirareis de Aquíles, »Héctor en él subido. ¿No le basta »tales armas tener, y jactancioso »de su triunfo gozar? En vuestras almas »y en las rodillas, ligereza y brío »yo infundiré, para que vivo y sano ȇ Automedonte á las Aquivas naves »lleveis; que á los Troyanos todavía »quiero dar la victoria, hasta que lleguer »matando Griegos á las mismas naves. »y el sol se oculte, y la tiniebla oscura »sobre la tierra caiga.» Así decia, y á los caballos poderoso prío inspiró; y de las crines sacudiendo á tierra el blanco polvo, fácilmente la voluble carroza conducian por entre los Aquivos y Troyanos. Y en rápida carrera Automedonte, aunque por la memoria del amigo lleno de pena el corazon tenía, contra los enemigos los guiaba. v acometia fiero como suelen acometer los buitres á los gansos. Y unas veces cuidoso de la liza. y el bélico tumulto y la matanza se retiraba huyendo, y otras veces las escuairas rompia, y el alcance seguia al enemigo; pero nunca mataba á los guerreros que á su paso encontraba tal vez. Ni era posible que estando solo, y la dorada silla ocupando, la pica manejase y al mismo tiempo firme sujetara

los inquietos caballos. Con sus ojos · vióle al fin su esforzado compañero Alcimedonte, el hijo de Laérces; y á la espalda parándose del carro, á Automedonte dijo. «¿Y cuál ahora »entre todos los Dioses del Olimpo »ese inútil consejo te ha inspirado »dentro del corazon, y la prudencia »hoy te ha quitado que hasta aquí tenias? »¿Cómo, viéndote solo, así pretendes »en lo más recio de la gran pelea »con los Teucros lidiar? Cavó sin vida »tu compañero; y las brillantes armas »de Aquiles tiene ya sobre sus hombros »Héctor, y en ellas se gloría ufano.»

Y el hijo de Dïóres, al oirle alegrándose, dijo: «¡Alcimedonte! »zy quién, mejor que tú, de entre los Griegos »fuera capaz de sujetar brioso »ahora los caballos inmortales. »y su ardor reprimir? Solo podria »contigo compararse cuando vivo ȇun estaba Patroclo, que á los Dioses »igualaba en valor; mas ya á la muerte »la Parca le entregó. Sube en el carro. »toma el azote y las hermosas bridas, y vo saltaré al suelo y con mi lanza ȇ pié combatiré.» De esta manera Automedonte dijo; y en el carro subjendo Alcimedonte, diligente tomó en la mano el látigo y las bridas, y Automedonte de él saltó en la arena Héctor lo vió, y alborozado dijo **4 Enéas que no léjos peleaba:** 

«¡Enéas! me parece que al combate

»conducidos por débiles aurigas, »los caballos del hijo de Peleo »vuelven ahora; y esperanza mucha »de tomarlos tendria, si al combate »quisieras tú seguirme; que hacer frente »no osarán los dos Griegos si animosos ȇ su encuentro salimos, ni sus armas »con nosotros medir en la pelea.»

Cedió el hijo de Anquises á su ruego: y cubiertos los hombres con escudos de pieles de novillo fabricados secas y endurecidas y con planchas dobladas de metal sobrecubiertos. en derechura caminaban ambos. Y Cromio y el igual en hermosura á los Dioses Areto los seguian; v en su valor fiados esperaban matar á los dos Griegos y tomarles los hermosos caballos, que las crines sueltas al viento, y la cerviz erguida. por el campo volaban anhelosos. ¡Necios! que no, sin sangre, de las manos debian escapar de Automedonte. Viólos éste venir; y ardientes votos haciendo al padre Jove, de ardimiento y valor conoció que se llenaba su corazon, y al compañero dijo:

«¡Alcimedonte! los caballos nunca »tengas léjos de mí, y haz de manera »que el resoplido de ellos á mi espalda »siempre perciba yo. De perseguirnos »Héctor no ha de cesar hasta que, muertos »nosotros dos, en el brilante carro suba de Aquíles, y su mano rija »los hermosos caballos, y en desórden »y en fuga las escuadras de los Griegos »ponga despues, ó por nosotros sea »uno de los primeros cautivado.

Así con él habló: y en altas voces llamó á los dos Ayaces y al Atrida Menelao, y les dijo: «La defensa »del cadáver vosotros á los jefes »confiad más árdidos, v decidles »que en torno colocados á ninguno »acercarse permitan, y rechacen »al que á venir se atreva: y á nosotros »que aun vivimos, libradnos de la muerte. »Porque á esta parte, rápidos corriendo »por entre todas las escuadras, llegan »Enéas y Héctor, de los Teucros todos »los dos más aguerridos. De los Dioses »en las manos está la suerte mia; »mas yo mi lanza vibraré, y se cumpla »la voluntad del soberano Jove.»

Dijo: v blandiendo la robusta lanza la disparó, y en el escudo plano de Areto vino á dar. Y hasta la cuera, que resistir no pudo, por el medio del ceñidor cortó la aguda pica, y el vientre le pasó de parte á parte. Como al novillo la robusta mano del sacrificador, ante las aras, con aguda segur divide el cuello por detras de las astas, y cortado el nervio, salta el animal y cae; así de espalda el campeon troyano, dando un salto hácia atras, cayó: y el duro hierro, que en las entrañas todavía oscilaba, á sus miembros el aliento quitó vital. Su reluciente lanza

Héctor despues al bravo Automedonte tiró; pero el Aqueo por el aire la vió venir, y hácia adelante un poco echándose y bajando la cabeza, evitó el golpe del agudo hierro. Y á su espalda clavándose la punta. el astil retemblaba todavía. hasta que al fin perdió la fuerza toda. Y de cerca los dos, poniendo mano á las espadas, combatido hubieran, si los Ayaces, que escuchado habian las voces del amigo y por la hueste atravesando con ligera planta en su ayuda venian, el combate no les hicieran suspender. Al verlos Héctor, Enéas, y el gallardo Cromio retrocedieron tímidos; y al triste Areto allí dejaron en la arena. donde, partido el corazon, yacía. Y Automedonte, al furibundo Marte en el valor igual, de la armadura le despojó; y glorioso con el triunfo. así decia en arrogantes voces:

«Ya el inmenso dolor que me oprimiera »el corazon, al hijo de Menetio »viendo morir, se me alivió no poco, »aunque con él no sea comparable »el Teucro que á sus manes he inmolado.»

Así dijo: y de Areto la armadura, en sangre tinta, sobre el carro puso; y él subió, de los piés á la cabeza tambien cubierto de la roja sangre como el leon que al toro ha devorado.

Y de nuevo terrible, lagrimosa, hórrida lid en torno del cadáver

se trabó de Patroclo: que Minerva desde el cielo bajando (porque Jove. va mudada la mente, la enviara á animar á los Griegos), la pelea renovó. Como Júpiter el íris de purpúreo color á los humanos muestra en el ancho cielo, y les anuncia la guerra, ó las terribles tempestades que en largos aguaceros las tareas del labrador suspenden y de espanto á los ganados llenan; así ahora, cercándose de nubes encendidas. Minerva por los densos escuadrones entró de los Aquivos, y animaba á todos con su voz. Primeramente habló con el ardido Menelao. que cerca estaba, el aire y la figura tomado habiendo del anciano Fénix: v su voz imitando resonante. así dijo en palabras voladoras:

«La ignominia y vergüenza, oh Menelao, »tuyas serán, si los voraces perros »bajo los muros de Ilïon arrastran »el cadáver del héroe que de Aquíles »fué el escudero fiel cuando vivia. »Pelea, pues, valiente, y de los Griegos »tu voz anime á las escuadras todas.» Y así afligido respondió el Atrida:

«¡Ojalá, Fénix, venerable anciano, »que Minerva en mi pecho más pujanza »hoy infundiese, y que de mí alejase »las picas y las flechas! Animoso »yo pronto estoy á colocarme al lado »de Patroclo y valiente á defenderle, «dorque su muerte pasador agudo »para mi triste corazon ha sido; »mas Héctor de la llama abrasadora »la fuerza tiene irresistible, y Jove »inmensa gloria concederle quiere.»

Alegróse Minerva al escucharle, viendo que entre los Dioses la primera él la habia invocado. Y á sus hombros, y á sus rodillas, ligereza y brío comunicó; y la audacia de la mosca en su pecho infundió, que ya cebada en el humano cútis muerde y sigue mordiendo aunque mil veces la rechacen; que el más dulce manjar para la mosca es la sangre del hombre. Esta importuna tenacidad y audacia á Menelao fué la que entónces infundió Minerva. Marchó, pues, al cadáver de Patroclo, y disparó su reluciente lanza.

Hubo entre los Troyanos un guerrero Pódes llamado y de Etion nacido, rico y valiente, y á quien Héctor mucho preciaba y distinguia, que su amigo era, v su compañero en los convites: y este fué á quien entónces Menelao con su lanza pasó cuando á la fuga él se entregaba. Recibió la herida por debajo del cinto, al otro lado pasó el agudo hierro y en la arena el mísero cayó, y hácia los Griegos arrastró su cadáver Menelao. Al verlo Febo el rostro y la figura. de Fénope tomó, de Asio nacido, que en Abido habitaba y era de Héctor más que sus otros huéspedes amado. Y acercándose al héroe, le animaba

a recobrar de Pódes el cadáver.

«¡Héctor! (le dijo) ¿quién de los Aqueos

»en adelante temblará á tu vista

»si ya terror te inspira Menelao,

»que hasta aquí por guerrero fué tenido

»débil y flaco; y valeroso ahora

»en la primer escuadra combatiendo,

»quitó la vida á tu mejor amigo,

ȇ Pódes de Etion, y su cadáver

Ȏl solo de las filas de los Teucros

»sacó despues, y á su escuadron le lleva?»

Esto decia el Flechador Apolo, y negra nube de dolor la mente de Héctor oscureció. Marchó afligido todo cubierto de brillantes armas, y atravesó por las primeras filas. Al verle Jove, en la potente diestra a égida formidable esplendorosa ltomó, y del Ida las excelsas cumbres cubrió de nubes. Y enviando luego repetidos relámpagos ardientes, y en trueno horrible la montaña toda est remeciendo, la égida en su mano sacudió y á los Teucros vencedores hizo otra vez, y los Aquivos todos en desórden y fuga se pusieron.

El primero que huyó fué Penelao, jefe de los Beocios; porque herido por una lanza se sintió en el hombro aunque ligeramente, cuando vuelta áun tenía la cara al enemigo.

Y fué Polidamante el que la pica de cerca le tiró; pero la carne le rasguñó del hombro sin que al hueso ofendiese la punta. En una mano

Héctor, tambien de cerca, con su lanza á Leito hirió despues, el valeroso hijo de Alectrion, y del combate hizo que se alejara: y precavido mirando el héroe en derredor, huía; porque va no pudiendo con la mano blandir la luenga pica, no esperaba poder con los troyanos campeones pelear. El cretense Idomeneo. al ver que á Leito en presurosos pasos Héctor seguia, le tiró su lanza, y en medio del velludo y ancho pecho el golpe dió de la robusta pica. Pero donde al astil la abrazadera la punta sujetaba, el duro fresno se rompió, y en alegre vocería gritaban los Troyanos; y su lanza Héctor, que estaba á pié, tiró al Cretense que combatia desde su alto carro. Y aunque cerca pasó no logró herirle: más á Cerano (auríga y escudero de Merïónes, que con él viniera desde la hermosa Licto) en la quijada bajo la oreja hirió, y al otro lado pasó la punta; y al pasar, los dientes hizo saltar y le cortó la lengua. Cayó del carro el adalid; y al polvo deió caer las riendas, que ligero, inclinándose todo. Meriónes alzó. Cuando salieran de las naves los Aquivos siguiendo á los Troyanos. vino á pié Idomeneo: y alto triunfo de él hubiera alcanzado el enemigo, si Cerano las veguas corredoras no le hubiera traido. Así aquel dia

el infeliz Cerano á Idomeneo fué aurora de salud, y de la muerta le libertó; pero la vida él mismo, de Héctor atravesado por la pica, perdió. Despues al Rey Idomeneo dijo en breves palabras Meriónes:

«Con el látigo aguija tus caballos, »hasta llegar adonde están las naves: »ya conoces tú mismo que este dia »no serán los Aqueos vencedores.»

Dijo, y el Rey á sus caballos pronto á que en veloz carrera hasta las naos marcharan aguijó con el azote, porque en temor cayera. Ni al valiente Ayax y á Menelao se ocultaba que Júpiter queria la victoria á los Troyanos dar; y así el primero Ayax dijo al valiente Menelao:

«¡Amigo! Ya no hay duda, hasta los necios »conocerán que á los Troyanos Jove »dar quiere la victoria. Cuantas picas »arrojan todos ellos, ya cobardes »ya valerosos sean, en alguno »de nosotros se clavan, porque Jove »las encamina todas: las que salen »de nuestras manos en la tierra siempre »van á clavarse. Meditemos ambos »de qué modo podremos de Patroclo »el cadáver sacar de la pelea »y á las naves volver, y de alegría »colmar á los amigos; que clavados »aquí los ojos, en tristeza y duelo »yacen tal vez y ni á esperar se atreven »que al brazo resistamos poderoso »de Héctor, y temen que en cobarde fuga

»nos retiremos todos á las naves.

»Y ojalá hubiese cerca algun amigo

»de Aquíles, que el aviso le llevara;

»pues yo presumo que la triste nueva

»no llegó á sus oidos, de que ha muerto

»el escudero fiel á quien amaba

Ȏl con tanta ternura. Mas no es fácil

»divisar entre todos los Aqueos

»uno que lleve la fatal noticia;

»porque de oscura niebla rodeados

»los bridones están y los guerreros.

»Libra ya, padre Jove, á los Aquivos

»de niebla tan oscura, haz que veamos;

»serena el cielo, y á la luz del dia

»destrúyenos á todos si te place.»

Así dijo: y el padre de los Dioses, viendo que tiernas lágrimas vertia, de él hubo compasion; y en voz potente la oscura niebla disipó. De nuevo brilló la luz del sol, y el campo todo de batalla se vió; y entónces Ayax volvió á decir al fuerte Menelao:

«Tiende la vista en derredor, amigo, »y mira cuidadoso por si puedes »á Antíloco, si áun vive, el esforzado »hijo de Néstor, descubrir; y dile »que á la tienda de Aquíles vaya pronto, »y le anuncie que el caro y dulce amigo »ha sido muerto.» Obedeció el Atrida de Telamon al hijo, y presuroso marchó á buscar á Antíloco de Néstor. Así como los perros y pastores ahuyentan del establo de los bueyes al tostado leon y no le dejan, toda la noche vigilando atentos,

gustar la dulce carne, y él furioso
una y más veces acomete en vano;
que espesísima nube de saetas
robustas manos sin cesar derraman
y gran copia de teas encendidas
que él mucho teme; y aunque esté acosado
del hambre, en fin al clarear la aurora
se retira á las selvas macilento;
así, mal grado suyo, Menelao
abandonó el cadáver de Patroclo;
porque mucho temia que los Griegos,
de espanto y de temor sobrecogidos,
en poder de los Teucros le dejaran:
y á Meriónes y á los dos Ayaces
su defensa encargó, y así les dijo:

«Acordaos, amigos, del amable »y mísero Patroclo, que sabía »miéntras vivió, de mansedumbre lleno, »hacerse á todos grato; pero yace »frio cadáver ya, porque la Parca »ha cortado el estambre de su vida.»

Así dijo y marchó, y en todas partes á Antíloco buscaba con los ojos. Como el águila suele (de quien dicen que entre todas las aves que del cielo vuelan bajo la bóveda la vista tiene más perspicaz) desde las altas regiones de las nubes á la liebro divisar que escondida de un arbusto entre el ramaje está, y en raudo vuelo sobre ella cae, y la sorprende y mata; así entónces, oh fuerte Menelao, á todas partes los brillantes ojos volvias tú por ver si entre la turba numerosa de Griegos divisabas

vivo al hijo de Néstor, y no mucho tardaste en descubrirle. Estaba el héros á la izquierda de toda la batalla animando á su gente, y Menelao así le dijo en doloridas voces:

«Ven, Antiloco, ven para que escuches »triste noticia de fatal desgracia »que permitir los Dioses no debieran. »Ya tú mismo conoces, dulce amigo, »qué gran calamidad á los Aqueos »algun Dios ha enviado, y vencedores ȇ los Trovanos hace. Entiende ahora »que el más fuerte de todos los guerreros. »Patroclo, ha perecido, y con su muerte »afligidos están y consternados »los Griegos. Corre, pues, á nuestras nave. »y á Aquiles dí que sin tardanza vea »cómo salvar el cuerpo del amigo; »ya que sus armas no, porque las tiene »Héctor en su poder.» Así decia; y Antíloco, al oirle, en dolorosa admiracion cayó. Por largo tiempo estuvo sin hablar y ambos sus ojos se llenaron de lágrimas, ni pudo en clara voz articular palabra; mas no por eso dilató un instante el precepto cumplir de Menelao. Y entregando las armas al valiente Laódoco, su escudero, que subido en el brillante carro con las bridas los fogosos bridones sujetaba, salió de allí: y en rápida carrera, lágrimas él vertiendo, le llevaron á dar á Aquíles la fatal noticia sus piés desde la lid. Y no quisiste

entonces, tú, valiente Menelao, ayudar á los Griegos que el combate afanosos seguian en el sitio que abandonara Antíloco, aunque mucho los Pilios con su ausencia se afligieron; pero no ya olvidaste á Trasimédes encargar que atendiese á su defensa, y en pasos presurosos tú volviste á defender el cuerpo de Patroclo. Llegado el héroe, á los Ayaces dijo:

«A Antíloco á las naves he enviado. »para que lleve la fatal noticia »al valeroso Aquíles; pero ahora, »aunque de Héctor vengarse ya quisiera. »temo que no vendrá; porque sin armas »¿cómo ha de pelear con los Troyanos? »Así, presto nosotros el arbitrio »que parezca mejor buscar debemos »para llevar á Aquíles el cadáver, »y librar las escuadras con la fuga »del impetu y furor de los Troyanos, »y la muerte evitar.» A estas palabras Ayax de Telamon respondió: «En todo »hablaste cuerdo, ilustre Menelao. »Tú, pues, y Merïónes el cadáver ven los hombros tomad, y de la liza »sacadle prontamente; que nosotros, »los dos Ayaces, á la espalda puestos y de marcial espíritu animados, »como hasta aquí el combate sostuvimos »uno al lado del otro, con los Teucros »y con Héctor iremos peleando.»

Ayax así decia, y á Patroclo alzaron de la arena Merïónes y el Atrida, y en hombros le pusieron. Cuando así los Troyanos el cadáver vieron de tierra alzar, en alarido gritaron espantoso, y en columna cerrada acometieron. Como alegres. cuando al herido jabalí persiguen, al cazador los perros se adelantan, y ufanos corren y en menudos trozos despedazarle esperan; y cobardes, si el animal en su valor fiado vuelve la cara, retroceden ellos, y uno por una parte otro por otra huyen y desparecen; así entónces por algunos instantes los Troyanos en tropel á los Griegos perseguian, con espadas y picas de dos cortes hiriendo sus rodelas. Mas si vueltos hácia ellos los Ayaces se paraban, perdian el color, y acobardados de perseguir cesaban el cadáver.

Así va valerosos los Aquivos el muerto hácia las naves conducian: pero en lucha terrible y sanguinosa sin cesar peleaban. Como el fuego de repente encendido, si le aviva impetuoso viento, de los hombres una ciudad abrasa y desparecen los edificios por la ardiente llama devorados; así de los peones y jinetes troyanos en confuso tropel seguia numerosa turba sin cesar á los Griegos que el cadáver de Patroclo llevaban á las naos. Como dos mulos vigorosos suelen por fragoso camino desde el monte arrastrar una viga, ó un gran tronco

á mástil de navío destinado. y se cansan, y sudan, y anhelantes aceleran el paso: así el Atrida y el Cretense el cadáver del amigo llevaban en los hombros, y á su espalda puestos los dos Ayaces contenian el impetu y furor de los Troyanos. Como el robusto valladar, que hiciera el labrador con árboles, detiene el ímpetu del agua; y de los rios rápidos la corriente asoladora en su curso sujeta y la dirige al llano que sus aguas en provecho fertilizan comun, y con su fuerza no le pueden romper las avenidas; así los dos Ayaces por la espalda contenian la hueste de los Teucros: pero ellos siempre en obstinada lucha seguian peleando; y entre todos, los que más furibundos batallaban eran Héctor y Enéas. Como suelen las bandadas huir de los vencejos, ó chilladores graios, cuando han visto venir al gavilan que extrago horrible hace en los pajarillos; así entónces los hijos de los Griegos, cuando vian á Héctor venir v á Enéas, escapaban dando agudos chillidos y el combate timidos olvidaban. Y no pocas armas de los Aquivos que á la fuga cobardes se entregaron, en el foso cayeron y á la orilla, y la batalla no por eso cesaba clamorosa.

## LIBRO DÉCIMOCTAVO.

Miéntras estos seguian peleando con el ardor de abrasadora llama, Antíloco veloz llegó de Aquiles á la presencia, de fatal noticia portador, y le halló junto á sus naves al pié sentado de las altas popas. En su ánimo ya el héroe presentia la muerte de Patroclo; y exhalando doloroso gemido, en estas voces con su valiente corazon hablaba:

«¡Ay de mí! ¿qué será que los Aqueos »corren por la llanura, y en derrota »otra vez á las naves se retiran? »Mucho temo no sea que los Dioses »me cumplan hoy el triste vaticinio »que en otro tiempo me anunció mi madre, »diciéndome que á manos de los Teucros, »y viviendo yo aún, la clara lumbre »del sol ya no veria el más ardido »de todos los Mirmídones. Sin duda »murió el hijo valiente de Menetio. »¡Infelice! yo bien le aconsejaba nque en apagando el fuego que á las naves nde los Griegos pusiera el enemigo, ná mi tienda volviese, y que con Héctor no pelease en desigual batalla.»

Miéntras él en su mente revolvia y en su ánimo estas dudas, el amable hijo de Néstor se acercó. Y ardientes lágrimas derramando, la funesta noticia le anunció, diciendo triste:

«¡Av hijo de Peleo! dolorosa »noticia vas á oir, fatal desgracia »que permitir los Dioses no debieron. »Yace Patroclo, en torno del cadáver »desnudo se pelea, y tu armadura »Héctor la tiene.» Al escuchar sus voces. oscura nube de dolor el alma cubrió de Aquíles. Y con ambas manos la ceniza caliente todavía tomando v por encima la cabeza derramándola, el rostro peregrino afeaba con ella; y la negruzca ceniza su vestido, que exhalaba del néctar el aroma delicado. cubria todo. Se arrojó en la arena: y siendo de estatura agigantada largo trecho yacia, y con las manos se arrancaba la rubia cabellera.

Al oir sus gemidos las mujeres que cautivara él mismo con Patroclo, triste clamor alzaron; y saliendo fuera del pabellon y colocadas en torno al héroe, y sollozando todas, con las palmas herian sus hermosos cándidos pechos, y al dolor rendidas se desmayaron. Funeral lamento

Antíloco tambien, en triste lloro bañando sus mejillas, comenzaba; pero miéntras Aquíles en suspiros exhalaba el furor, ambas sus manos el jóven sujetaba con las suyas; porque mucho temia que tomase algun cuchillo y el hermoso cuello se dividiese. Tan horrendos eran los gemidos de Aquíles, que su augusta madre, que estaba en los profundos senos del mar al lado del anciano padre. los oyó; y tambien ella hondo suspiro dió al escucharlos, y las ninfas todas, cuantas el mar habitan y engendrara el anciano Nereo, se juntaron en derredor de Tétis. Allí vino Glauce, y Talía, y Cimodoce, y Nesa, y Espío, y Toe, y la gallarda Halía, y Cimótoe, y Actaya, y Limnorea, y Mélita, y Yaïra, y Anfitoe, y Agave, y Doto, y Proto, y Dinamene, y Anfinome, y Dexámene, y Ferusa, y Calianira, y Pánope con Dóris, y la tan celebrada Galatea. y Nemértes, y Apseudes. Y vinieron tambien, pero las últimas de todas. Calïanasa, Clímene, Yanira. Yanasa, Mera, Oritia, y la de hermosos cabellos Amatea, y las restantes Nereidas que habitaban en las grutas del hondo mar; y la argentada cueva de Tétis toda se llenó, y llorosas ellas sus albos pechos golpeaban. Y exhalando suspiros numerosos, así las dijo Tétis la primera:

«¡Hermanas mias que engendró Nereo! »atentas escuchadme, porque todas »senais las muchas dolorosas cuitas »que siente el corazon. ¡Ay infelice! »¡qué desgraciada he sido en mis amores! »Un hijo dí yo á luz, fuerte, gallardo, »y de todos los héroes el primero; »y creció al tierno olivo semejante, »y de su infancia y juventud yo misma »solícita cuidé como de nueva »planta se cuida que en feraz terreno »nace y se cria. Y cuando ya llegara ȇ la edad varonil, con sus navíos ȇ Ilïon le envié porque animoso »con los Teucros lidiase; pero, ¡ay triste! »que ya más á la casa de Peleo »no volverá, ni en cariñoso abrazo »yo le recibiré. Vive él ahora »y ve la luz del sol, pero afligido »está; y aunque yo vaya á consolarle, »útíl no puedo serle. Iré con todo ȇ ver al hijo mio; y de su boca »sabré el nuevo pesar que así le aflige, »aunque está de las lides retirado.»

Dijo, y dejó la gruta: y las Nereidas llorando la siguieron, y las olas se rompian del piélago espumoso en torno de ellas. Cuando ya vinieron del Helesponto á la anchurosa playa, todas subieron á la corva orilla, hácia el paraje en que las muchas naos fueran de los Mirmídones sacadas á tierra en derredor de la de Aquíles por ambos lados. Y su augusta madre, miéntras él en suspiros exhalaba

su dolor, se acercó, y gimiendo triste, y del hijo abrazando la cabeza, dijo llorosa en agitadas voces:

«¡Por qué así lloras, hijo? ¿Cuál el duelo pes que tu pecho aflige? Me le explica. »y no ocultarle quieras. Te ha otorgado »Júpiter ya cuanto rogaste, alzadas pambas manos al cielo. Los Aquivos, »ya retirados á las naves todos, »mucho por tí suspiran, y padecen »no merecidos daños.» Y á su madre, un profundo suspiro despidiendo, Aquíles respondió: «¡Sí, madre mia! »El dueño del Olimpo me ha otorgado »cuanto yo le pedí; pero, ¿qué fruto »saqué de mi venganza, si el amigo »he perdido más dulce, mi escudero »Pratroclo, á quien yo amaba sobre todos »los demas capitanes y queria »cual si fuese otro yo? Si: le he perdido; »y Héctor, despues de haberle asesinado, »le despojó de las hermosas armas, »encanto de la vista, que á Peleo »dieron los Dioses el infausto dia »en que á tí, siendo Diosa, colocaron »de un mortal en el lecho. Más valiera »que tú por siempre hubieses con las hijas »habitado del mar, y que Peleo »una mujer tuviera por esposa. »Pero sin duda los eternos Dioses »así lo dispusieron porque fuese »inmenso tu dolor, cuando del hijo »sepas la muerte; que al hogar paterno »no volverá, ni en cariñoso abrazo »tú le recibirás. Ni desde ahora

wya más quiero vivir, ni con los hombres comunicar, si por mi lanza herido cantes Héctor no cae, y con su vida no paga la del hijo de Menetio.»

Tétis le respondió, bañada en lloro: «Pues breve ya de tu vivir el plazo, »hijo, será si la amenaza cumples; »porque, muerto el Troyano, tú el primero »serás que baje á la region oscura.»

Y Aquíles exclamó: «Venga la muerte, »ya que el Hado no quiso que la vida »salvase á mi escudero, y de su patria »lejos ha perecido. ¡Ay! moribundo »sin duda el triste me llamaba en vano »para que de la Parca le librase. »Y pues no debo ya volver á Grecia, »ni á Patroclo mi brazo ha defendido »y á los muchos valientes que por Héctor »vencidos acabaron, y en las naves, »inútil peso de la tierra, ahora »ocioso estoy, de los Aquivos siendo pel más fuerte en la lid aunque me excedan potros en arengar; de entre los Dioses »y los humanos la fatal discordia »huya y desaparezca y la acompañe »la cólera, que al hombre más sensato »induce á ser cruel y se insinúa, »más dulcemente que la miel gotea, »dentro del alma y como el humo crece. »Así en la mia Agamenon de Atreo »la cólera encendió... pero al olvido »demos ya lo pasado aunque lo sienta »mi corazon; que el natural fogoso »en el pecho domar es necesario. »Ahora al matador de aquel amigo

»que tan caro me fué mientras vivia, ȇ Héctor, voy á buscar; y yo la muerte »recibiré cuando llegare el tiempo »que Júpiter hubiere señalado »v las otras Deidades. Ni el famoso »Hércules pudo de la negra Parca »el decreto eludir, por más que fuese »tan amado de Jove; que el Destino »y de Juno la cólera terrible »le quitaron la vida. Así yo luego, »si igual mi suerte ha sido, ya cadáver »yaceré en el sepulcro; mas ahora »claro renombre alcanzaré. Y alguna »de las teucras matronas y dardanias »haré que entre suspiros dolorosos »de las tiernas y cándidas mejillas ȇ dos manos sus lágrimas enjugue. »Conozcan ya que demasiado tiempo »estuve de las lides retirado. »Y tú, por más que como tierna madre »dilatar quieras de mi muerte el dia, »no me impidas salir á la pelea; »porque resuelto estoy, y tus palabras »no me persuadirán.» Respondió Tétis:

«Sí, hijo mio: es muy justo, y reprobarlo »nadie podrá, que tu valor la vida »salve á tus camaradas que en derrota »vienen por los Troyanos perseguidos; »pero tus armas, relucientes, bellas, »y del más fino bronce fabricadas, »las tienen los Troyanos; y vestido »con ellas Héctor, orgulloso ahora »por trofeo las lleva. Yo le anuncio »que no por largo tiempo en las batallas »hará de ellas alarde; ya la muerte

westá á su lado. Pero tú en la liza
wno tomes parte aún hasta que veas,
\*tú con tus mismos ojos, que á este puesto
\*otra vez he venido. Yo mañana,
\*apénas brille el sol, aquí á buscarte
\*vendré, y una armadura por Vulcano
\*labrada traeré.» La hermosa Tétis,
dichas estas razones, las espaldas
al hijo dió; y volviéndose de frente
á las otras Nereidas, las decia:

«Bajad vosotras al profundo seno
»del mar ahora, y al anciano padre
»acompañad en el paterno alcázar
»y referidle todo: yo al Olimpo
»voy á ver á Vulcano, y á rogarle
»que para el hijo mio una armadura
»me dé completa y refulgente.» Dijo
Tétis así, y las ninfas en las olas
del mar se sumergieron resonante,
y ella subió al Olimpo luminoso
para traer al hijo la armadura.

Mientras en raudo vuelo al vasto Olimpo subia Tétis, á las griegas naves y al Helesponto en pavorosa fuga, por Héctor acosados, los Aqueos dando terribles espantosas voces llegaban ya. Ni fuera de los tiros el cadáver podian de Patroclo sacar; porque otra vez los adalides que en los brillantes carros combatian, y los peones, y á la ardiente llama Héctor asemejado, á emparejarse llegaron ya con ellos. Por tres veces Héctor los piés asiera de Patroclo deseando arrastrarle, y ostinado

horrendas voces á los Teucros daba; y tres los dos Ayaces, revestidos de firmeza y valor, le rechazaron y á soltar le obligaron el cadáver. Y él, fiado en su fuerza y siempre firme, unas veces feroz arremetía rompiendo el escuadron, y otras parado en alta voz gritaba; pero nunca en fuga se ponia. Como á veces los pastores que en vela cuidadosos en la majada están la noche toda al hambriento leon que devorando está la presa rechazar no pueden; así los dos Ayaces valerosos alejar del cadáver no podian á Héctor. Y al fin hubiérale arrastrado é inmensa gloria habria conseguido, si Íris veloz al hijo de Peleo á decir del Olimpo no bajara que en la lid se mostrase; pero Juno la envió sin que Júpiter la viese. ni las otras Deidades. Y á su lado puesta ya la celeste mensajera, así dijo en palabras voladoras:

«Sus, hijo de Peleo: y pues de todos peres el más valiente, del amigo pel cadáver liberta. Gran batalla pel cadáver liberta. Gran batalla pel cadáver liberta. Gran batalla pel cadáver salvaritamente pel cadáver salvar; llevarle á rastra pel cadáver salvar; llevarle á rastra pel cadáver salvar; llevarle á rastra pel cadáver salvar; que ambiciona pel cadaver de él, y se propone pel peres peres de él, y se propone pel separar de su cuello la cabeza

wy en un palo clavarla. Sus, Aquíles: wno más ocioso estés, ni ya permitas wque pasto de los perros que alimenta wde Troya la ciudad, sea el cadáver wde tu amigo Patroclo. Amancillada wpara siempre tu fama quedaria, wsi el tronco mutilado recobrases wdespues que de los Teucros el juguete whubiera sido. » Preguntóla Aquíles:

«¿Y cuál, Íris divina, de los Dioses ȇ darme este consejo te ha enviado?»

Íris le respondió: «La Diosa Juno; »y ni el Saturnio Júpiter que mora »en las alturas, ni los otros Dioses »que en las cumbres habitan del Olimpo »siempre nevadas, mi venida saben.»

Aquíles replicó: «Y á la pelea, »¿cómo salir yo puedo? Los Troyanos »son dueños de las armas; y mi madre »entrar no me permite en la batalla, »hasta que vuelva y con mis propios ojos »yo la vea llegar. Me ha prometido »que una rica armadura fabricada »por el mismo Vulcano ha de traerme. »y entretanto no sé de qué guerrero »yo pudiera vestirme con las armas. »Sólo tomar podria el grande escudo »de Ayax de Telamon; pero aquel héroe »entre los más ardidos campeones »estará combatiendo y el cadáver »defenderá, y en la troyana hueste »estrago hará terrible con su lanza.»

Iris le respondió: «Todos sabemos »que tu armadura el enemigo tiene; »pero, áun así, presentate en la orilla томо и. »del foso á los Troyanos, por si logras »que al verte acobardados se retiren »de la lid, y respiren los Aqueos »que cansados están; pues en la guerra »un breve instante de reposo es útil.»

Dijo la Diosa, y al nevado Olimpo volvió ligera en vagaroso vuelo. Y el amado de Júpiter, Aquíles, alzóse en pié, y Minerva sus fornidos hombros cubrió con la égida espantable, cercó sus sienes con dorada nube. y encendió en ella esplendorosa llama. Como el humo de léjos se divisa que de la excelsa capital saliendo de fértil isla que la mar circunda, y sitia el enemigo, sube al éter, cuando sus habitantes, todo el dia por su ciudad habiendo combatido. luego que el sol se oculta anchas hogueras en los muros encienden y en las torres, y alta sube la llama porque vista pueda ser de los pueblos comarcanos y vengan con sus naves del asedio á librarlos; así la luz brillante que la frente de Aquíles despedia hasta el éter llegaba. Y ya venido á la parte exterior de la muralla, en la orilla del foso sin mezclarse con los Aqueos (que el prudente aviso respetó de su madre) se detuvo, y en alta voz clamó (y á la otra parte tambien gritó Minerva) y los Troyanos en confuso desórden v aturdidos huyeron al oirle. Cuan sonora se oye la voz de la marcial trompeta

que al arma toca en la ciudad que sitia poderoso enemigo; tan aguda entónces resonó la voz de Aquíles. Apénas de los Teucros al oido llegó la férrea voz clara y sonora del hijo valeroso de Peleo, todos de espanto el alma conmovida sintieron en el pecho; y los bridones, sueltas al aire las hermosas crines, hácia atrás se volvian con los carros y en fuga se pusieron porque males su ánimo presagiaba. Los jinetes tambien se consternaron cuando vieron el vivo fuego abrasador que ardia. y Minerva avivaba de contino, sobre la alta cabeza del valiente nieto de Eaco. Resonó del foso en la orilla tres veces la espantosa y clara voz de Aquíles, y al oirla los Teucros y sus fuertes auxiliares en pavorosa turbacion caveron. Y todavía allí la muerte hallaron doce fuertes caudillos, que en la arena caido habiendo, por su propia lanza fueron heridos sin poder valerse y por la alta carroza atropellados. Y va llenos de gozo los Aqueos. de Patroclo sacaron el cadáver de en medio de las armas y los tiros. y en el fúnebre lecho le pusieron. Y todos los Mirmídones llorando en torno le cercaban, y de todos en medio estaba el afligido Aquíles. Y ardientes muchas lágrimas vertia cuando va vió en el féretro tendido

á su fiel escudero, y desgarrada con el hierro cruel su hermosa carne. al contemplar que á la batalla él mismo le envió con su carro y sus bridones, y que de ella con vida no tornaba.

Al incansable Sol la augusta Juno envió á las corrientes de Oceano contra su voluntad; v oscurecida ya su luz, los Aqueos el terrible combate y la batalla suspendieron. Y tambien de su parte los Troyanos. acabada la lid, en la llanura los ligeros bridones desuncian de los carros marciales y á la junta sin preparar la cena concurrieron. y azorados y en pié deliberaban; que á sentarse ninguno se atrevia. Y de temor sobrecogidos todos estaban, porque el hijo de Peleo, que largo tiempo habia renunciado al bélico tumulto, en la pelea va se deiara ver. Polidamente, el sabio augur, de todos el primero habló; porque tambien allí de todos era el sólo que via lo futuro y lo pasado. Siempre fuera amigo de Héctor y camarada y una misma noche los vió nacer, y en elocuencia á Héctor Polidamente aventajaba; mas Héctor mucho en manejar la pica vencia al adivino, que prudente así entónces decia á los Troyanos:

«Deliberad con madurez, amigos, »lo que conviene hacer. Yo, de los Dioses »la yoz divina interpretando ahora,

»digo que á la ciudad nos retiremos »sin tardar, y acampados que amanezca »no ya esperemos de mañana el dia »cerca de los bajeles y distantes ede los troyanos muros. Cuando Aquíles, nen sus naves ocioso, del agravio »que Agamenon le hiciera se vengaba, peran en la pelea los Aquivos »ménos valientes, y pasar la noche ȇ vista de su campo me agradaba ȇ mí tambien; que de tomar las naves »grande esperanza habia. Mas ahora »mucho vo temo al hijo valeroso »de Peleo; y anuncio que llevado »de su ardiente valor, no en la llanura »donde hasta ahora siempre las batallas »se daban de los Griegos y Troyanos, »querrá permanecer; que hasta los muros »de Troya llegará, y por escalarla »pugnará y á pavesa reducirla »y llevarse cautivas las mujeres. »Volvamos, pues, á la ciudad, amigos; y fiaos de mí, pues os anuncio »lo que sucederá. La oscura noche pimpide ahora al hijo de Peleo ȇ campaña salir; pero si armado »acomete mañana y nos encuentra »acampados aquí, tal vez alguno »conocerá lo que su brazo puede: »que harto gozoso volverá de Troya »al muro el que se salve con la fuga. »Y á muchos Teucros comerán los buitres »y perros... jojalá que á mis oidos »tal desgracia no llegue! Mas si ahora »mi consejo seguís, aunque lo sienta

»vuestro valor, el resto de la noche »en junta reunidos tomaremos »las precauciones que prudencia dicte »para comun provecho, y las murallas »defenderán las elevadas puertas y los recios portones que formados »de gruesas hojas con primor labradas vy bien unidas las entradas cierran. »Y cuando ya la divinal aurora »mañana empiece á clarear, nosotros »armados las murallas y las torres »coronaremos todas. Y aunque quiera, »de las naves saliendo, en torno al muro »Aquíles batallar, no será fácil »que se apodere de él. Y á sus navíos pvolverá á pesar suyo, cuando hubiere »va mucho fatigado á sus bridones »en derredor de la ciudad corriendo. »Y dentro penetrar su valor mismo »no le aconsejará, ni entrarla á saco »conseguirá: ¡primero le devoren »los carnívoros perros!» Así dijo Polidamante; v con ceñudo rostro mirándole Héctor, respondió irritado:

«¡Polidamante! tu consejo ahora
»no al corazon agrada. Tú propones
»que á la ciudad volvamos, y en su cerca
»nos encerremos todos. ¿Qué? ¿cansados
»no estais ya de vivir siempre escondidos
»dentro los muros? En la edad pasada
»era fama comun entre los hombres
»que la ciudad de Príamo era rica
»en oro y bronce mucho; y ya no existen
»los hermosos joyeles que en las casas
»se guardaban entónces: casi todos

🛥 la Frigia pasaron y Meonia, ȇ ser allí vendidos, desde el dia »que se irritó contra nosotros Jove. »Y cuando la Deidad me ha concedido »que en la última batalla inmensa gloria »haya alcanzado, al pié de los bajeles »combatiendo y á todos los Aquivos »hasta el mar retirando, ¿tú propones, »¡cobarde! tal vileza á las escuadras? »Pues sabe que ninguno tu consejo »aprobará, ni yo lo permitiera. »Hagamos todos lo que yo dijere. »Cenad ahora, en militar usanza »por ranchos divididos: centinelas »se pongan en el campo, y vigilantes »estemos todos. Y si acaso alguno »sus riquezas perder mucho temiere, »las junte y traiga todas, y á los otros »para que sean en comun gastadas »las entregue: más vale que cualquiera »Troyano de ellas goce, que los Griegos. »Mañana va, cuando á brillar empiece »el ravo de la aurora, la armadura »tomando todos, hórrida batalla »trabaremos al pié de los navíos. »Y si es verdad que el valeroso Aquíles vá los combates vuelve, v de mi brazo »probar quiere la fuerza, más difícil »vencerme le será que él imagina; y no de la pelea clamorosa, »huyendo de él, saldré. No: cara á cara »firme le he de esperar y alta victoria Ȏl de mí alcanzará, ó eterno lauro »yo lograré matándole; que Marte »es á todos comun. y muchas veces

»el que esperó vencer vencido queda.»
Así dijo: y los Teucros aplaudian.
¡Necios! que de razon ya los privara
Minerva, y de Héctor el fatal dictámen
siguieron todos y escuchar ninguno
quiso á Polidamante, que prudente
lo mejor proponia; y por escuadras
divididos, la cena aparejaron.

En tanto los Aqueos á Patroclo, la noche toda, en funeral gemido lloraban; y de todos el primero, suspiros exhalando numerosos y sobre el pecho del amigo puestas las manos homicidas, el lamento Aquíles empezó. Como leona que habiéndola robado los cachorros el cazador miéntras estaba ausente se aflige cuando vuelve y no los halla, y los valles recorre, por la huella siguiendo al cazador para matarle, y se enfurece en su dolor agudo; así Aquíles, suspiros exhalando, en medio los Mirmídones decia:

«En vano, jay triste! la palabra un tiempo »de mi boca salió cuando animaba »al heróico Menetio en mi palacio, »diciéndole que el hijo valeroso ȇ Opunte yo otra vez le llevaria, »despues que hubiese á Troya destruido »y la parte tomado de la presa »que cabido le hubiese. Pero Jove »no al hombre cumple sus deseos todos. »Así á nosotros dos la dura Parca ȇ morir aquí en Troya ha condenado, »esta tierra enemiga enrojeciendo

»con nuestra sangre. Porque á mí tampoco »el anciano Peleo en su morada »va más recibirá, ni cariñosa »mi madre Tétis cercará mi cuello »con sus ebúrneos brazos, de esta guerra »volviendo vencedor; que sepultado »aquí yo quedaré. Mas, pues me toca »despues que tú morir, dulce Patroclo, »no te haré el funeral hasta que traiga »aquí yo la cabeza y la armadura »de Héctor tu matador; y ante la pira »en que arda tu cadáver, la cabeza »cortaré à doce jóvenes troyanos, »hijos de las familias más ilustres. »para vengar tu muerte. É insepulto »entretanto estarás aquí en las naves. »y en torno tuyo velarán llorando »noches y dias las esclavas todas. »troyanas y dardanias, que nosotros »cautivamos, habiendo destruido »las ciudades en que ellas habitaban.»

Así dijo; y despues á sus donceles mandó que al fuego trípode anchuroso pusieran, y con agua las heridas lavaran al cadáver del amigo y la sangre cuajada. Los donceles, á la lumbre poniendo una caldera por tres pies sostenida, la llenaron de agua, y trajeron leña, y la metieron por debajo del trípode; y la llama, en derredor cercando la caldera, el agua calentó. Cuando ya hervia en el sonoro cobre, diligentes el cadáver lavaron y le ungieron con untuoso aceite, y las heridas

de un bálsamo llenaron oloroso que nueve años tenía. Y colocado ya en alto lecho funeral, con blanca y finísima sábana de lino desde los piés á la cabeza todo le cubrieron, y encima rico manto extendido tambien, la noche entera, en derredor de Aquíles reunidos, los Mirmídones todos á Patroclo tristes lloraron. Y el excelso Jove, á su esposa y hermana así decia:

«Ya hiciste al fin que á los combates vuelva »el valeroso Aquíles. Tú la madre »fuiste sin duda de los Griegos todos.»

Y Juno respondió: «¿Qué has proferido, »hijo terrible de Saturno? Un hombre »de otro hombre encuentra medios de vengarse »aunque mortal nació, ni ciencia tiene »tanta como los Dioses. Yo, que Reina »soy de las Diosas todas por mi orígen, »y porque siendo tú de las Deidades »el Soberano soy esposa tuya, »estando de los Teucros agraviada »¿castigar no podré sus demasías?»

Miéntras hablaban Júpiter y Juno, del ínclito Vulcano se acercaba al palacio ya Tétis, que de bronce de eterna duracion fuera labrado y cual astro brillaba, y entre todos los de los Dioses por su gran belleza mucho sobresalia, y le labrara él por su mano. De sudor cubierto hallóle Tétis, y agitado en torno corriendo de los fuelles; porque entónces trípodes veinte à un tiempo fabricaba,

que á la pared á veces arrimados del magnífico alcázar por sí mismos en el régio salon entrar pudiesen en que se juntan los eternos Dioses y volver otra vez á donde estaban: jadmirable prodigio! Les pusiera con este fin debajo de su fondo ruedas de oro macizo, y los tenía ya muy adelantados. Solamente las asas no añadiera; pero entónces las preparaba, y en el duro yunque machacaba los clavos que debian afirmarlas. En tanto que afanoso él trabajaba con destreza suma. ilegó Tétis, y vióla desde léjos la hermosa Cáris, que las rubias trenzas con la corona entónces sujetaba. y era esposa del ínclito Vulcano. Y adelantada á recibir á Tétis, de la mano la asió, y así la dijo:

«¿Por qué, augusta Deidad, Tétis hermosa, »y á nosotros tan cara, á este palacio »vienes ahora cuando no solias ȇntes venir? Pero adelante pasa, »para que yo te ofrezca el agasajo »que á tan ilustre huéspeda es debido.»

Así Cáris habló, y á Tétis luégo por la mano condujo del alcázar á lo más interior; y en alta silla que en variada labor con clavos de oro estaba guarnecida, muy hermosa y sobre una tarima colocada en que el pié delicado descansase, la hizo sentar; y al ínclito Vulcano llamó despues, diciéndole: «A esta sala,

»esposo, ven ahora; porque Tétis »desea hablarte.» Respondió el esposo:

ILÍADA.

«De mi cariño digna y mi respeto mes la Diosa que dentro los umbrales pestá de nuestro alcázar. Ya la vida »me salvó en otro tiempo cuando triste »y del cielo arrojado yo llegara val confin de la tierra, por capricho »de una madre crüel y vanidosa »que viéndome de piés estropeado »ocultarme queria. Y mi desgracia »fuera mayor si Tétis en el seno »de la mar no me hubiese recibido »de Eurínome ayudada, la graciosa »hija del Oceano. Yo con ellas »nueve años habité, y alhajas muchas »primorosas las hice (brazaletes, »y broches, y sortijas, y collares) »en la profunda cueva que cercaban »las murmurantes espumosas ondas odel inmenso Oceano. Y no sabía »ninguno de los Dioses, ni mortales. »que yo estuviese allí; pues sólo Tétis »y Eurínome, las que ántes me salvaran, ȇ mi lado asistian. Y pues vino »hoy Tétis á mi alcázar, será justo »que agradecido yo la pague ahora paquel gran beneficio. Mas en tanto »que voy à recoger las herramientas »del oficio, y los fuelles, tú prepara, »oh Cáris, el espléndido convite »que á tan ilustre huéspeda es debido.» Dijo el tiznado gigantesco Númen;

y alzándose del trono en que sentado junto al yunque estuviera, cojeaba

v con mucho trabajo se movian sus mal formados piés. Quitó del fuego el fuelle; y recogiendo la herramienta con que entónces estaba trabajando, en un arcon magnifico de plata la encerró toda; y del tiznado rostro y ambas las manos, y el fornido cuello, y el muy velludo pecho, con esponja lavó el sudor y el humo; y va vestida la túnica, y el cetro poderoso empuñando, salió donde esperaban Tétis y Cáris. Cojeando vino; pero sus tardos pasos dirigian dos estatuas que él mismo fabricara de oro macizo, y semejantes eran á las jóvenes vivas. En su mente inteligencia habia, y con la boca hablaban, y del pecho respiraban vital aliento, y de los mismos Dioses las labores de manos aprendieran; y entónces por el brazo sostenido á su Señor tenian, que despacio áun así caminaba. Y cuando vuelto hubo al régio salon, cerca de Tétis en áureo trono se asentó; y asida la mano de la Diosa, así la dijo:

«¿Por qué, augusta Deidad, hermosa Tétis, »y á nosotros tan cara, á este palacio »vienes ahora cuando no solias ȇntes venir? A complacerte pronta »está mi voluntad, si lo que pides »lícito fuere y mi poder alcanza.»

Respondió Tétis, lágrimas vertiendo: «¡Vulcano! ¿piensas que de cuantas Diosas »habitan el Olimpo haya ninguna

»que agudos pasadores en su pecho »tantos hava sentido, como Jeve ȇ mí sola en su colera ha lanzado? »De las Diosas marinas á mí sola »obligó á que tomase por esposo ȇ un mortal, á Peleo; y las caricias »amorosas de un hombre, mal mi grado, »hube de tolerar: y ya rendido ȇ la triste vejez, dentro su alcázar »yace postrado. Á tan amargas cuitas »otras se juntan nuevas. El Saturnio »me otorgó que engendrase y que criara »un hijo, el más famoso entre los héroes: »y creció al tierno olivo semejante, »v de su infancia v juventud vo misma »solícita cuidé, como de nueva »planta se cuida que en feraz terreno »nace y se cria. Y cuando ya llegara ȇ la edad varonil, con sus navíos ȇ Ilïon le envié porque valiente »con los Teucros lidiase; pero, ;ay triste! »que ya más á la casa de Peleo »no volverá, ni en cariñoso abrazo »yo le recibiré. Vive él ahora »y ve la luz del sol, pero afligido »está; y aunque yo vaya á consolarle, »útil no puedo serle. Una cautiva »que en premio del valor le destinaran »los hijos de la Grecia, de las manos »le arrancó injusto Agamenon de Atreo, »v en profunda tristeza él devoraba »su propio corazon. Á los Aquivos »despues en sus bajeles encerraron »los Teucros, ni salir les permitian: »y de Aquíles los Próceres de Grecia

el favor imploraron, y preciosos »dones le prometian, é inflexible wél se negó á librarlos. Solamente »permitió que Patroclo su armadura stomase, y con escuadra numerosa »le envió á combatir; y todo el dia sen torno á la muralla peleando y las puertas Esceas estuvieron . plos Dánaos. Y aquel dia destruido »hubieran la ciudad, si airado Apolo »al hijo valeroso de Menetio, »despues que estrago mucho en los Troyanos »hiciera, por sí mismo no matara pen la primera fila y la victoria ȇ Héctor no hubiese dado. Este el motivo »es de que ahora á suplicarte venga »humilde yo que al hijo, cuya vida »tan corta debe ser, un fuerte escudo »labres, y un morrion con su penacho, »y unas hermosas grevas que los broches »al tobillo aseguren, y una cota: »que las armas de Aquíles el amigo »perdió tambien, cuando la dulce vida »le quitaron los Teucros; y entregado ȇ su dolor inmenso, el héroe yace »fuera del pabellon sobre la arena.»

Y así Vulcano respondió á la Diosa:

Ten buen ánimo, Tétis, ni afligida

por las armas estés. Así pudiera

ná la muerte ocultarle dolorosa

ntan fácilmente yo cuando la Parca

ninexorable del vital aliento

nle prive, como ahora la armadura

más bella le daré que admiren todos

scuantos hombres la vean.» Así dijo:

y dejando allí á Tétis, á la fragua v á los fuelles marchó. Y hácia los hornos volviéndolos, mandó que trabajasen; y obedientes los fuelles en los hornos, que en todos eran veinte, de contino soplaban, arrojando por la boca toda clase de viento: que su soplo rápido á veces era, cual le pide el que apriesa trabaja, y otras veces lento, como Vulcano le queria para acabar las armas. En crisoles echó, para que al fuego se ablandasen, duro cobre, y estaño, y oro puro, y plata; y en el tronco puso luégo el firme y grande yunque. Y en la diestra el pesado martillo, y las tenazas en la izquierda tomando, lo primero hizo el escudo ponderoso y grande, de variada labor, y orlado en torno con triplicado cerco reluciente de metal derretido; y la correa, de plata entretejida, en la más alta parte colgó. Las planchas que el escudo formaban eran cinco; y con destreza suma esculpió lindísimas figuras sobre la faz de la primera plancha.

Allí grabó la tierra, el mar, el cielo, el incansable sol, la luna llena: y allí entalló tambien los astros todos que coronan el cielo; las Pléyadas, las Híadas, el fuerte y aguerrido, miéntras vivió, Orion; la Osa, ó el Carro (porque tambien así llamarla suelen) que siempre gira en derredor del polo, y á Orion mira de frente, y es la sola

constelacion que en la corriente clara nunca á bañarse llega de Oceano.

Grabó despues en el redondo escudo dos hermosas ciudades, y pobladas. En una estaban celebrando bodas. y espléndidos convites se veian: y las novias, del tálamo saliendo. con hachas encendidas por las calles del pueblo eran llevadas, y se oia el repetido canto de himeneo. Y cuadrillas de jóvenes danzaban á la redonda, y en agudas voces sus cadenciosos pasos dirigian las cítaras y flautas; y á su puerta parada cada cual, muchas matronas complacidas el baile presenciaban. Los hombres en el foro reunidos estaban; porque habia una disputa entre dos que tenaces contendian sobre la multa que pagar debiera el uno de ellos por haber matado á un pariente del otro. Aquel decia que ya todo pagara, y ante el pueblo lo declaraba así; pero el segundo negaba que él hubiese recibido ni áun una parte. Pretendian ambos que, oidos los testigos, la querella se decidiese en su favor; v el pueblo en bandos dividido, apadrinaban os unos al primero y los restantes al segundo, y ardientes aplaudian en alternada vez al que postrero hablara; y los heraldos á la gente mponian silencio. Los ancianos que sente nciar debian, en labradas

piedras sentados y de gran gentío rodeados, tenian en la diestra un cetro igual al que de insignia sirve al heraldo canoro que los aires atruena con sus voces sonorosas; y en ellos apoyados, por su turno se levantaban y el ruidoso pleito decidian. Y allí depositados en medio se pusieran de los jueces dos talentos en oro, que debia en premio recibir el que entre todas la más justa sentencia hubiese dado.

Cubiertas de brillantes armaduras. dos escuadras de fuertes campeones la otra ciudad sitiaban; y querian arruinarla los unos, y los otros que entre las dos escuadras se partieran en porciones iguales divididos los bienes y tesoros que en sus muros la ciudad contenia. Los sitiados no á rendirse dispuestos se mostraban. v cautos en secreto disponian salir á una emboscada; y miéntras ellos se armaban, las mujeres, los rapaces, y los ancianos, sobre el alto muro á guardarle subieran. Los armados ya salieron en fin, y los guiaban Pálas y Marte. Sus estatuas eran de oro macizo, y áurea vestidura ambos tenian v brillantes armas: y gallardos tambien como los Dioses y corpulentos eran, y excedian á todos en altura; que más bajos eran mucho los hombres. Ya llegadas las escuadras al rio y al paraje

que para la celada señalado estaba, y era el sitio en que solia el ganado beber del enemigo, dentro la selva umbría se ocultaron todos cubiertos de lucientes armas: pero á distancia mucha ántes pusieron dos atalayas que observar pudiesen cuándo del enemigo las ovejas y los bueyes al rio se acercaban. Y no mucho tardaron; y venian con ellos dos pastores divertidos en tocar la zampoña, la asechanza sin sospechar. Los vieran desde léjos los atalavas: v el aviso dando á los suvos, corrieron presurosos todos á los ganados y por presa se llevaron los bueyes y el rebaño de lanudas ovejas, y la muerte dieron á los pastores. Cuando oyeron la algazara y confusa vocería que en torno de los bueyes resonaba los sitiadores, que hasta allí en arengas el tiempo consumian en la junta, en sus carros subieron que arrastraban en airoso galope los caballos. y fueron á buscar al enemigo, y pronto le alcanzaron. A la márgen alto hicieron del rio, y la batalla animosos trabaron, y se herian los unos á los otros. La Discordia y el bélico tumulto allí entallados se vian, y la Parca inexorable que á un guerrero tenía de la mano con vida aún pero recien herido, y a otro dejaba ileso; y con la diestra

de los piés arrastraba algun cadáver, y el ropaje que en torno la cubria manchado estaba con su sangre todo: y combatian los demás guerreros, y se mataban cual si fueran vivos, y ambas haces sus muertos arrastraban

Grabó despues en anchurosa vega blando noval y de feraz terreno, que por tercera vez con el arado rompian multitud de labradores: v cada cual llevaba al yugo uncidas un par de mulas, y en profundos surcos, unos por una parte otros por otra, el terreno movian. Y al extremo del campo todo cuando ya llegaban. un hombre que al encuentro les salia profundas tazas de oloroso vino les ponia en las manos; y en bebiendo, otros surcos á abrir atrás volvian en impaciencia deseando todos del profundo noval á la otra punta prontamente llegar. Y negreaba el terreno que atrás iban dejando cual si la reja en realidad hubiese la tierra roto, siendo de oro puro toda aquella campiña: tal prodigio á la vista ofreciera allí Vulcano.

Grabó tambien un campo ya cubierto de espesa miés; y en él los segadores con hoces cortadoras que tenian en las manos segaban afanosos, y las rubias espigas en la tierra unas estaban sin cesar cayendo, y otras en haces con flexible junco ataban tres mancebos, y á su espalda

unos rapaces, que al caer la espiga la alzaban de la tierra v á brazados á los tres atadores la llevaban para formar el haz, nuevas espigas les alargaban sin cesar. En medio de ellos el Rey, el corazon alegre, con el cetro en la mano y silencioso de pié estaba en un surco; y á otra parte bajo las ramas de frondosa encina los heraldos espléndido convite. matado habiendo corpulenta vaca, estaban preparando; y las mujeres á los trabajadores la comida aparejaban, en ingentes ollas de blanca harina deliciosas puches sin cesar revolviendo v sazonando.

Tambien de oro macizo, y muy hermosa, una viña entalló de no pequeña extension, y las cepas, oprimidas al peso de las uvas, por estacas hechas de plata sostenidas eran; y entre las verdes hojas los racimos negrear se veian, y en contorno cavado foso de negruzco acero y un seto que de estaño fabricara la entrada prohibian; y una sola hizo y angosta calle que pudiese á ella guiar, y parecia llena de los acarreadores que volvian á la aldea, la viña vendimiada. Y mancebos gallardos y doncellas en canastos de mimbre el dulce fruto llevaban al lagar, y en medio de ellos un muchacho la citara sonora tafiia blandamente, y al sonido

en baja y dulce voz iba entonando de Lino la cancion, y la cuadrilla ágil danzaba en pasos cadenciosos, y en acordada voz cantando leda, con ruidosa algazara le seguia.

Hizo despues vacada numerosa; y eran de oro y estaño, así las vacas como los toros; y mugiendo alegres, en confuso tropel desde el establo salian á pacer la dulce hierba en ancho valle que regaba un rio rápido y caudaloso coronado de espeso carrizal; y los guiaban cuatro pastores de oro, á quien seguian nueve robustos perros. Pronto salen dos terribles leones á las reses: y de entre las primeras á un novillo acometiendo, con la fuerte garra le sujetan. Bramidos espantosos da el herido animal; pero las fieras le arrastran, y en mugidos lastimeros él llama á los pastores. Estos vienen, y los perros detrás; pero entre tanto, del toro corpulento los leones desgarrando la piel, su roja sangre beben y sus entrañas despedazan. Y en vano los pastores los persiguen. azuzando á los perros; que cobardes estos vuelven la espalda y se retiran sin morder á las fieras, y parados ladran de cerca, pero evitan siempro de los leones la terrible garra.

Hizo tambien el ínclito Vulcano en un ameno valle una pradera en que rebaños pacen numerosos de cándidas ovejas, y á lo léjos los establos se ven y las tinadas, y las chozas tambien de los pastores.

Una danza despues allí Vulcano entalló artificiosa, y semejante á la que en otro tiempo en la ancha Creta Dédalo imaginó para la rubia Arïadne. Y allí danzar se vian. unos y otros asidos de las manos, tiernas doncellas y ágiles mancebos. Con ropaje de lino ellas vestidas, y de hermosas guirnaldas coronadas. iban; y ellos tenian herreruelos de finísima lana con süave aceite perfumados, y del hombro en tirantes de plata suspendidos cortos estoques de oro. Y unas veces á la redonda en anchuroso cerco danzaban todos con ligera planta en fácil giro y en acordes pasos, así imitando la voluble rueda que el alfarero con la mano agita para que ruede en torno; y otras veces en parejas bailaban divididos. Y mucha gente la graciosa danza mirando estaba, alegre y divertida; v con raro primor dos saltarines. despues de preludiar alegre canto, en difíciles saltos y cabriolas su agilidad y su saber mostraban.

Y al extremo tambien del grande escudo del rio de Oceano caudaloso figurando la rápida corriente, en derredor le circundó con ella. Luego que el ancho y ponderoso escudo hubo ya concluido, la coraza hizo, más reluciente que del fuego el resplandor que desde léjos brilla, y el refornido yelmo que á las sienes sentase bien, hermoso, y niëlado en variada labor; y en la cimera el penacho afirmó, que de oro fino era formado y trémulo ondeaba; y las grevas, por fin, hizo de estaño que dócil al tobillo se ajustase.

Y cuando ya completa la armadura Vulcano tuvo, la tomó en las manos; y á la gallarda Tétis en las suyas se la puso. Y la Diosa en raudo vuelo, cual ligero alcotan, desde el Olimpo saltó á la tierra, las brillantes armas para llevar á Aquíles que Vulcano á ruego suyo fabricado habia.

## LIBRO DÉCIMONONO.

Con su manto de púrpura cubierta ya la Aurora dejaba las corrientes del Oceano, á los eternos Dioses para llevar la luz y á los mortales; cuando Tétis, trayendo la armadura que Vulcano la diera, á los bajeles llegó de los Aqueos. Reclinado sobre el yerto cadáver del amigo y lágrimas vertiendo acompañadas con gritos de dolor, al hijo suyo halló; y en torno de él la numerosa turba de los Mirmídones lloraba al amable Patroclo. En medio de ellos se presentó la Diosa; y por la diestra asiendo al héroe, le llamó y le dijo:

«Por más que tristes y afligidos ambos sestemos, hijo mio, por la muerte set en escudero, ahora su cadáver saquí yacer dejemos, pues vencido sué el infeliz porque los altos Dioses sasí lo decretaran. Tú recibe sesta rica armadura, por el mismo

»Vulcano fabricada; y tan hermosa »no la llevó jamás sobre los hombros »héroe ninguno de la edad pasada.»

Así dijo la Diosa, y la armadura, de Aquíles á los piés, soltó en la arena; y en espantoso ruido resonaron las armas al caer. A tal estruendo los Mirmídones todos confundidos y atónitos quedaron; y ninguno á mirarlas de frente se atrevía, v la espalda volvieron. Cuando el héroe vió las armas, en cólera terrible más se inflamó, y sus ojos como fuego debajo de los párpados brillaban en hórrido fulgor; pero en sus manos al tomar la armadura, complacido la contemplaba. Y cuando va el deseo hubo saciado de admirarla, triste dijo á su madre en doloridas voces:

«¡Madre! las nuevas armas que me envia »el Dios son tan hermosas como deben »las obras ser que fabricó la mano »de los eternos Dioses, y ninguno »de los hombres mortales las hiciera. »Con ellas me armaré; pero en el alma »grande tengo temor de que este dia, »miéntras yo esté lidiando, en el cadáver »del hijo de Menetio las ligeras »moscas penetren por las anchas bocas »que en él abrieron enemigas lanzas, »y gusanos enjendren, y su cuerpo »ya del alma privado desfiguren, »y que toda la carne se corrompa.»

Tétis le respondió: «¡No ese cuidado »te atormente, hijo mio! Del cadáver

wyo misma alejaré los importunos »enjambres de las moscas, que ostinadas men la carne se ceban de los hombres »que de heridas fallecen en las lides. »Y aunque un año cumplido aquí estuviese »insepulto, su carne la frescura »conservaría que viviendo tuvo, »y si cabe mayor. Así, á los Griegos »tú á la junta convoca; y renunciando ȇ la venganza ya que del Atrida »hasta ahora tomaste, sal armado ȇ campaña y el ánimo te viste »de intrepidez y fortaleza.» Tétis así decia; é inspirando al hijo ardimiento y valor, en el cadáver de celeste ambrosía algunas gotas por las narices infundió y de néctar, para que la frescura conservase.

Por la orilla del mar despues Aquíles dando espantosas voces caminaba, á los héroes aquivos á la junta él mismo convocando. Y áun aquellos que solian quedarse en los navíos, y hasta los timoneros, que encargados de dirigir las naves por las aguas en la navegacion tambien ahora eran los despenseros y cuidaban de repartir los víveres á todos, entónces á la junta concurrieron: porque de nuevo Aquíles se mostraba, despues de haber estado de las lides mucho tiempo alejado. Los primeros llegaron á la junta Dïomédes y Ulíses en sus lanzas apoyados: y los dos cojeaban porque mucho

sentian el dolor de las heridas que en la lid recibieran, y delante de todos se asentaron. El potente Agamenon, caudillo de las tropas, el último llegó, tambien herido por el herrado astil que le arrojara el hijo de Antenor. Cuando estuvieron ya reunidas las escuadras todas, en medio de ellas el valiente Aquíles alzóse, y dijo en sonorosas voces:

«¡Oh hijo de Atreo! ¡Cuánto hubiera sido »más útil á los dos que nuestras almas »así hubiesen estado tan unidas »cuando ciegos de cólera, y en duras »palabras contendiendo, rencorosos »enemistad por siempre nos juramos »sólo por una esclava! Más valiera »que Dïana en la nave con sus tiros »la hubiese dado muerte, en aquel dia »en que habiendo á Lirneso saqueado »la cautivé. No entónces moribundos »mordido hubieran la anchurosa tierra »tantos Aguivos como ya murieron »del enemigo á manos en los dias »que duró mi rencor. A los de Troya. »y á Héctor, útil ha sido de nosotros »la contienda fatal; pero los Griegos »de ella se acordarán. Los dos ahora. »por más que doloroso el sacrificio »pueda ser, olvidemos lo pasado; »y á la necesidad cediendo triste. »dentro del alma el natural fogoso »reprimir procuremos. Desde ahora »yo depongo la cólera, ni es justo »que eternamente la pasada injuria

»tenga en memoria. A pelear valientes
»tú anima á los Aqueos; y veamos
»si combatiendo yo, los enemigos
»quieren pasar las noches á la vista
»de nuestras naos. El que huir lograre
»de mi lanza en la lid, ¡con cuánto gozo
»descansará despues!» Así decía;
y todos los Aqueos se alegraban
al ver que del agravio recibido
ya se olvidara el valeroso Aquíles.

Y Agamenon desde su propia silla, sin levantarse ni salir al medio, dijo á la multitud de los Aquivos:

«¡Ministros de Mavorte, heróicos Dánaos, »dulces amigos! Pues arengo ahora »desde la silla, convendrá que atentos pmi discurso escucheis. Ni decoroso »interrumpirme fuera; que difícil, ȇun al varon más sabio v entendido. »sería perorar si á cada paso »otro le interrumpiese. ¿Y cómo nadie, »en medio del tumulto estrepitoso »de tanta gente, aun escuchar pudiera, »mucho ménos hablar? Aun el que suese »elocuente orador, se turbaria. »Yo hablaré con el hijo de Peleo; »pero vosotros, los demas Argivos, »atentos escuchad y lo que diga »grabad en la memoria. Muchas veces »me han dicho los Aqueos que la causa »era vo de sus males, y en las juntas pinsultarme solian; y el culpado »no soy yo. Lo son Jove y el Destino, »y la Furia que vaga en las tinieblas; «los cuales en mi pecho introdujeron

»la triste Diosa que al error preside. »v á quien Ate llamar los hombres suelen pen el aciago dia en que su esclava ȇ Aquíles yo quité. Mas ¿qué podia »yo, mísero mortal, hacer entónces? »Dios es quien todo lo dispone y hace. »Ate es hija de Jove poderosa. »v á los mortales todos inclemente »persigue y hace males. Delicados »son sus piés, y en el suelo no los pone; »que siempre por encima las cabezas »anda de los mortales, y á los pueblos »inexorable daña. Y cuando riñen »dos personas, con grillos poderosos »de gran calamidad las manos ata ȇ la una de las dos si acaso deja ȇ la otra libre. Y áun al mismo Jove. ȇ quien la voz del universo aclama »por el más poderoso de los Dioses »v los humanos, dolorosa cuita »Ate causó otro tiempo, cuando Juno, »hembra siendo y menor su poderío, »logró engañarle artificiosa el dia »en que debia Alcmena al valeroso »Hércules dar á luz dentro los muros »de Tébas, y orgulioso el padre Jove »así dijo á los otros inmortales: «¡Dioses y Diosas! escuchadme todos. »y un secreto sabreis que el alma ahora ndentro del pecho revelar me manda. »Ilitia, que del parto los dolores naumenta ó disminuye, en este dia nsacará á luz un niño que de todas »las naciones cercanas poderoso »Rey ha de ser, y de mi sangre misma

nes engendrado.» Respondióle Juno »con dolosa intencion: «¿ Y serà falso »lo que tu labio ha dicho, ó la palabra »que has dado cumplirás? Si es como dices, »júrame ahora tú, que omninotente ven el Olimpo reinas, con sagrado »y firme juramento, que de todas »las naciones cercanas poderoso »Rey ha de ser aquél que en este dia nde una mujer entre los piés cayere, »y de los hombres sea que enjendrados »son de tu sangre.» Juno así decia: y Jove, que no el dolo sospechaba, »hizo el solemne y firme juramento »que á su amor paternal tantos pesarcs »ocasionar debia. Porque Juno »desde las altas cumbres del Olimpo »presurosa bajó, y en un instante ȇ Árgos llegó de Acaya y al palacio »en que habitaba la gentil esposa »de Estenelo, nacido de Perseo. »Y como estaba en cinta, y áun entrada ven el octavo mes, á luz un hijo »hizo que diese, y por algunas horas »de Alcmena el parto retardó teniendo •suietas entretanto á las Ilitias: •y al Olimpo volvió, y al padre Jove odió la noticia y dijo: «/Oh tú, que el rayo envías á la tierra! Sabe ahora rque un mortal ha nacido valeroso »que en Árgos reinará, y es Euristeo, nde Esténelo nacido. Y pues el padre nde Esténelo es Perseo, y engendrado réste sué de lu sangre, no es injusto »que aquél en Árgos reine.» Así decia

»Juno, v el alma de Saturnio Jove »dolor agudo hirió. Y de la cabeza »de nítidos cabellos coronada ȇ Ate cogiendo, y en su mente airado, »pronunció el juramento irrevocable »de que iamás al estrellado cielo »ni al Olimpo la Diosa volveria »que á todos hace tan terribles daños. »Y hecho ya el juramento, y con la diestra »agitándola en torno, para siempre »del cielo la arrojó; y en un instante »cayó en la dura tierra que la mano »fertiliza del hombre, y por su causa »mucho Jove gemia cuando al hijo »en trabajos penosos fatigarse »veia por mandato de Euristeo. »Así yo, cuando al pié de los bajeles »Héctor á los Aquivos destruia. »nunca pude olvidarme de la Diosa »que á cometer tal hierro me obligara. »Mas, pues le cometí, y airado Jove »la razon me quitó, la ofensa quiero »ahora reparar, y dones muchos ȇ Aquíles ofrecer en desagravio.— »Marcha, pues, al combate, y á los otros »anima con tu voz; que yo á la vuelta »los dones te daré que te ofrecia »aver Ulíses, cuando fué enviado ȇ tu tienda. Ó si quieres recibirlos »breve espera un momento, aunque impaciente »por batallar estés; y los heraldos »aquí los traerán, para que veas »si de aplacar la cólera en tu pecho »capaces son los que te ofrezco ahora.» Y Aquiles respondió: «¡Glorioso Atrida

»Agamenon, caudillo de los Griegos! »ó ya quieras los dones ofrecerme »porque justo lo creas, ó guardarlos, »luégo podrás hacer lo que te sea »más grato al corazon. En este dia »sólo pensemos en salir armados »al hórrido combate. No conviene »que en discursos el tiempo se consuma. »y la lid se retarde: todavía »está sin acabar la grande empresa ȇ que venidos somos. Y ya es tiempo »de que vean á Aquíles los Troyanos »en las primeras filas con su lanza, »de bronce guarnecida, las falanges »troyanas destrozar. Y con mi ejemplo »animados vosotros, del antiguo »valor os acordad en la pelea.»

Y dijo el sábio Ulíses: «No en ayunas, »oh Aquíles, á los Dioses parecido, »porque eres tan valiente, á los Aqueos »quieras llevar á combatir ahora »delante de Ilion con los Troyanos; »que no breves instantes la batalla »ha de durar, cuando á lidiar empiecen »una vez las escuadras v en el pecho »Jove infunda valor á los Aguivos »y á los Troyanos. Á las tropas manda »que las fuerzas reparen en las naos »con manjares y vino. La comida »es la que da valor y fortaleza. »Que si desfallecido el combatiente »esta de no comer, no será fácil »que con el enemigo todo el dia »hasta que baje el sol al Oceano manimoso combata. Aunque valiente

Ȏl quiera pelear, sus miembos todos »poco á poco se van debilitando, »siente el hambre y la sed, y las rodillas »no pueden sostenerle. Mas el hombre »que saciado de vino y de comida »en la batalla entrare, aunque ésta dure »un dia entero, con pujanza v brío »está siempre lidiando; ni fatiga »en sus miembros advierte hasta que todos »de la lid se retiran. Así, ahora ȇ las tropas despide, y que preparen »el desavuno manda. Los regalos »que debe hacerte el adalid supremo »Agamenon, en medio de la junta Ȏl los mande traer; para que todos »con sus ojos los vean, y en el alma »te regocijes tú. Tambien te jure »con lengua no falaz, de los Argivos »en presencia y de pié, que de la esclava »nunca al lecho subió, ni en amoroso »lazo se unió con ella, cual permite »antigua ley en las naciones todas »entre hombres y mujeres admitida. »Tú, oh Príncipe, tambien dentro del alma »todo rencor olvida, y en su tienda »te ofrezca el Rey espléndido convite »de reconciliacion en testimonio, »para que nada á los honores falte »que debidos te son. Desde este dia, »oh hijo de Atreo, tú tambien procura »ser más justo con todos; ni ya creas »que puede ser á un Rey indecorose »al varon aplacar á quien primero Ȏl hubiese injuriado.» Así le dijo; y placentero respondió el Atrida:

«¡Ulíses! mucho el corazon se alegra »al escuchar lo que dijiste ahora, »porque en todo has hablado cual prudente »y entendido varon. Jurar yo quiero »lo que deseas; ni repugna el alma »tal juramento hacer, ni cuando invoque ode la divinidad el nombre santo »perjurará mi lengua. Espere Aquíles »aquí, por más que en impaciente anhelo »volver quiera á la lid: y reunidos »todos permaneced hasta que vengan »de mi tienda los dones y yo jure, »un sacrificio haciendo que confirme »lo que pronuncie el labio. Escoge ahora »entre todos los jóvenes Aqueos »tú los más distinguidos, y á mi tienda »con ellos te encamina: y de allí tomen »los regalos que hacer yo prometia »ayer á Aquíles, y tambien conduzcan »del brazo á las esclavas. Y Taltibio, »por la anchurosa hueste de los Griegos »atravesando, un jabalí me traiga »para ofrecerle en sacrificio á Jove y al Sol.» Aquíles respondió al Atrida:

«Dejad para otro tiempo esos cuidados; »para cuando se pueda la batalla »suspender, y mi pecho no se sienta »en bélico furor tan encendido. »Yacen hoy insepultos los Aqueos »que Héctor mató miéntras le dió la gloria »del vencimiento Jove, ¿y á los vivos »vosotros á tomar el desayuno »aguijais? Yo, por mí, les mandaria »que sin gustar el vino y los manjares »marcharan á la lid, y que a la noche

»dispusieran espléndidos banquetes »cuando la ofensa hubiéramos vengado. »Hasta entónces, ál ménos por mi boca, »no entrará ni alimento ni bebida; »porque yace en la tienda mi escudero, »de aguda lanza el corazon pasado, »en lecho funeral hácia la puerta »vueltos los piés; y en derredor le lloran »mis escuadras. Por eso no me curo »de regalos ahora, ni convites; »sólo me es grata la matanza y sangre, »y el triste lamentar de los que mueren.»

«¡Oh Aquíles de Peleo (dijo Ulíses), »oh el más fuerte de todos los Aquivos! »No poco tú en valor y en la destreza »de manejar la pica me aventajas, pero en sabiduría acaso mucho »yo á tí soy superior; porque he nacido ȇntes que tú, y en experiencia larga más he visto tambien. Por eso ahora »quisiera que cediese á mis razones »tu fogosa impaciencia. Los guerreros »de combatir se cansan prontamente »si ha derribado la segur por tierra »va mucha paja y la cosecha es poca. »luégo que al otro lado la balanza »Jove inclinó; que el árbitro supremo pel es de la victoria. Con el vientre »no es justo que los hijos de la Grecia »lloren al que murió. Todos los días »muchos y valerosos adalides »caen; v si llorarlos se debiera »uno por uno á todos, ¿cuándo el hombre »el llanto acabaria? Al que muriere »es justo luégo sepultar, y mucho

wsu pérdida sentir, y un solo dia

pllorar sobre su tumba. Los que vivos

proposadieron de la líd, en el sustento

proposadieron más vigor en el marcial combate

pelear animosos, revestidos

pelear animosos discursos á las tropas

pelear animoso discursos á las tropas

pelear animoso esperará la arenga

pel que en las naves quede. Todos juntos

parchemos á la lid, y al enemigo

pen terrible batalla destruyamos.»

Así dijo, y mandó que le siguieran los fuertes hijos del ilustre Néstor, y Méges, y Toante, y Meriónes, v el hijo de Creonte Licomédes, y Melanipo; y á la tienda todos marcharon del Atrida. Y no más pronto hablaron ellos, que acabada estuvo la entrega de los dones. De las naves siete trípodes, pues, cuales habia á Aquíles ofrecido, relucientes veinte calderas y caballos doce, escogieron: y asidas por el brazo j fuera del pabellon sacaron luégo siete hermosas esclavas instruidas en labores de manos, y con ellas iba tambien Briseida y á las otras en hermosura aventajaba mucho. Los diez talentos de oro, que pesara ántes él por su mano, en anchurosa urna llevaba Ulíses; y el primero iba, y los otros jóvenes Aquivos

con los demas presentes le seguian. Y al paraje venidos en que estaban los Griegos asentados, de la hueste en medio los pusieron, y el Atrida Agamenon se alzó: y a su derecha colocado Taltibio, que á los Dioses en la voz igualaba sonorosa, el jabalí con la robusto mano tuvo sujeto. Desnudó el Atrida el cuchillo de monte que pendiente tenía al lado de la grande espada; y al jabalí cortando por primicias algunas cerdas, al eterno Jove, con las manos alzadas al Olimpo, rogaba humilde. Los Aquivos todos, en sus sillas sentados y en silencio, con piadosa atencion y compostura escuchaban al Rey, mientras que fijos los ojos en el cielo esta plegaria á los eternos Dioses dirigia:

«Testigos hoy me sean: el primero »Júpiter, que de todas las Deidades »es la más grande, y poderosa, y fuerte; »y la Tierra y el Sol, y las terribles »Furias que en las regiones infernales »á los hombres castigan que perjuros »sobre la tierra fueron, de que nunca »yo la mano he tocado de Briseida, »ni he subido á su lecho, ni he logrado »de ella ningun favor, y de que ha sido »de todos en mi tienda respetada. »Y si perjuras mis palabras fueron, »dénme los justos Dioses cuantos males »suelen dar por castigo al que su nombre »invocó sin verdad.» Así decia,

y el cuello con la daga cortadora dividió al jabalí. Tomó del suelo la víctima Taltibio; y rodeando el brazo, de la mar á la llanura la arrojó para pasto de los peces. Alzóse Aquíles, y al excelso Jove dirigió en alta voz esta plegaria:

«Grandes y muchas desventuras sueles, »padre Jove, enviar á los humanos: »que si tú no lo hubieras permitido, »nunca jamás en cólera mi pecho pinflamara el Atrida; ni la jóven Ȏl hubiera sacado de mi tienda »contra mi voluntad, de irresistible »fuerza arrastrado. Sí: no lo dudemos. »Jove ha querido que por tal querella »muchos Griegos muriesen.—Id ahora ȇ tomar alimento, y la batalla »despues comenzaremos.» El valiente Aquíles dijo, disolvió la junta, y volviéronse todos á las naves. Y en tanto, los Mirmídones tomaban los magníficos dones, y al navío llevándolos de Aquiles, en las tiendas los pusieron, y dentro su morada dejando á las cautivas, los donceles los bridones llevaron á la vega en que estaban los otros. Cuando muerto y por aguda lanza atravesado vió á Patroclo Briseida, á su cadáver se arrojó; y en gemidos, afligida, prorumpiendo y sollozos, con sus manos el blanco pecho, el delicado cuello, y el bellísimo rostro se afeaba. Y de sus claros ojos derramando

lágrimas abundantes, y tan bella en su dolor como las Diosas, dijo: «¡Generoso Patroclo, amigo caro »de esta infeliz mujer! Cuando la tienda »de Aquíles dejé yo, vivo quedaste; »y cuando vuelvo ahora, joh valeroso »caudillo de la hueste! ya te encuentro »sin vida; que en mí siempre nuevos males ȇ los primeros siguen. De mi patria »ante los muros, con agudo hierro »pasado el corazon, sobre la arena »ví espirar al esposo que mis padres »me dieran; y tambien los tres hermanos »carnales que conmigo se criaran, »y yo mucho queria, de la muerte ȇ la region bajaron tenebrosa. »Y habiendo Aquíles por su propia mano »muerto á mi dulce esposo, y destruido »de Mínes la ciudad, no me dejabas »tú llorar, y decias que del héroe »en legítima union esposa tierna »harias que yo fuese, y que en las naves ȇ Phtia vo llevada, en su palacio »el convite nupcial celebraria »en medio los Mirmídones. ¡Ay triste! »¿cómo viendo ya muerto al que conmigo

Así dijo Briseida; y las esclavas todas gemian lamentando tristes, al parecer, la muerte de Patroclo, pero en realidad sus propios males.

»fué siempre tan humano, yo pudiera »no deshacerme en llanto doloroso?»

Y en derredor de Aquiles los primeros caudillos de la hueste se juntaron, y con muchas instancias le pedian que tomase alimento; mas el héros á tomarle obstinado se negaba, y exhalando suspiros les decia:

«Si alguno aún de los amigos caros ȇ mi voz obedece, yo á vosotros »os pido que, importunos, de alimento »no me hableis ni bebida. Atravesado »de dolor está el pecho; y en ayunas »he de permanecer hasta que oculte »su luz el sol, y la marcial fatiga »quiero así tolerar.» Con estas voces despidió á los demas: sólo quedaron los dos Atridas, el sagaz Ulíses, Néstor, Idomeneo, y el prudente Fénix. Y procuraban todos ellos á Aquíles distraer de su profunda y sombría tristeza; mas del héroe nada alegrar el ánimo podia. hasta dejar vengado al dulce amigo en poderosa lid. Y al acordarse de la fidelidad con que otro tiempo oficioso Patroclo le sirviera, en frecuentes suspiros anheloso respiraba; y volviéndose al cadáver, así decia en dolorosas voces:

«¡Infeliz, y de todos mis amigos »el que yo más amaba! En otro tiempo »tú mismo, diligente y afanado, »el desayuno aquí me preparabas »en esta tienda, cuando ya los Griegos ȇ las armas corrian presurosos »para llevar asolacion y muerte ȇ los Troyanos. Mas en ella yaces »ahora tú, por enemiga lanza a atravesado; y triste el alma mia »por tu muerte, privado de alimento »y de bebida estoy, aunque manjares »en abundancia tengo y dulce vino »dentro la tienda. Recibir no puede »el pecho más dolor, aunque llegara ȇ mis oidos la fatal noticia "de haber muerto mi padre. :Desdichado! »tal vez ahora en Phtia numerosas »lágrimas él derrama, al acordarse »de un hijo que es su gloria; y en extraña »region en tanto yo con los Troyanos, »por esa odiosa Elena, combatiendo »estoy. Ni más el alma se afligiera »si hubiese muerto el hijo de mi vida »que en Esciro dejé para que fuese »allí educado, jay triste! si á estas horas »aura vital respira el parecido pen belleza á los Dioses Neptolemo. »Antes al alma mia algunas veces, »en feliz ilusion, se consolaba »con pensar que distante de la Grecia »en los campos de Troya moriria »vo sólo: v que en las naves á Tesalia »volviendo tú, y de Esciro al hijo mio »sacando y á la Grecia en tus bajeles »llevándole despues, le mostrarias »mis grandes posesiones, mis esclavos, »y mi elevado alcázar; porque ahora »va habrá muerto Peleo. O si de vida »corto plazo le queda, consumido »por la fria veiez en dolorosa »estará agitacion, siempre esperando »de mi muerte escuchar la triste nueva.»

Así dijo llorando: y suspiraban los Príncipes tambien, al acordarse

cada cual de las prendas que dejado dentro su casa habia. Y el Saturnio, cuando los vió llorar, compadecido, dijo á Minerva en cariñoso acento:

"¡Hija mia! Del todo abandonaste »al guerrero á quien ántes protegias »y tiernamente amabas. ¿No te curas »de Aquíles va? Pues mírale llorando, »delante de su tienda, al escudero »que tan caro le fué miéntras vivia. »A tomar alimento los Aquivos »todos marcharon; sin gustar manjares, »ni beber, él quedó. Pero tú baja, »y derrama en su pecho algunas gotas »de néctar y ambrosía porque el hambre »no se apodere de él.» Con estas voces Jove aguijó á Minerva, que del cielo atravesando la region del éter bajó á la tierra en vuelo vagaroso, como el alcon que rápido volando tiende al aire las alas anchurosas y da agudos chillidos. Y llegada al campo de los Dánaos, que al combate se preparaban ya, dentro del pecho de Aquíles derramó de dulce néctar y celeste ambrosía algunas gotas, para que el hambre acaso sus rodillas no enflaqueciese: v al eterno alcázar volvió del padre omnipotente, y fuera de las naos salieron los Aquivos.

Cuan numerosos á la tierra envía los copos de la nieve el padre Jove, y helados vuelan al violento soplo del Bóreas que las nubes desparrama cuando constante reina, y restituye á los cielos su luz; tan numerosos los relucientes carros que á lo léjos brillaban, y los cóncavos broqueles, y las dobladas cueras, y las picas de duro fresno, de las griegas naves salir se vían, y hasta el ancho cielo el resplandor llegaba. Y en contorno la tierra toda ufana se reia por el brillo del bronce iluminada, y confuso ruïdo estrepitoso se alzó bajo los piés de los guerreros; y en medio el campo el valeroso Aquíles se estaba ya vistiendo la armadura.

Rechinaban sus dientes, y sus ojos resplandecian cual brillante llama de fuego abrasador, é intolerable dolor sentià el corazon del héroe: y airado con los Teucros, la armadura que Vulcano le hiciera se vestía. Puso primero las hermosas grevas de las piernas en torno, y al tobillo las ajustó con argentados broches: ciñó el pecho despues con la coraza, y colgó de los hombros la cortante espada, cuyo pomo enriquecian clavos de plata y de luciente bronce labrada fuera; y embrazó el escudo sólido y anchuroso, y á lo léjos llegaba el resplandor que despedia, al de la luna llena parecido. Como los marineros, á quien llevan á pesar suyo por los anchos mares y alejan de su casa impetuosos rápidos huracanes, á lo léjos divisan desde el mar la luz que arroja

la dilatada selva que en la cumbre del monte ardiendo está, y en solitario sitio en que nadie de apagarla cuida; así de léjos relucir de Aquíles se veia el escudo niëlado en vistosas labores, y llegaba su resplandor al cielo. El refornido casco tomó despues y á la cabeza, le acomodó, y cual rastro radiante el penacho brillaba, y en contorno las áureas crines, que afirmó Vulcano sobre la alta cimera del almete, trémulas ondeaban. Probó Aquíles primero si las armas eran todas á su talle ajustadas, y moverse podia en libertad; y cual si fueran alas de pluma, el campeon corria. Del estuche sacó la ponderosa y larga y gruesa lanza que su padre le diera y que ninguno de los Griegos podia manejar, v sólo Aquíles usar de ella sabía. Automedonte y Álcimo, diligentes, los caballos al yugo uncieron, los tirantes de oro atando á las armellas: con el freno su boca sujetaron, y las riendas tendieron hácia atrás. Y Automedonte, el látigo tomando sonoroso y ligero, del carro la alta silla ocupó; y detrás de él subiendo Aquíles armado va con sus lucientes armas. brillaba como el sol cuando camina por el más alto punto de los cielos; y en espantosa voz á los caballos que de su padre fueran animaba.

«¡Janto y Balio (decia), ilustres hijos »de la Harpía Podarga! Victorioso »y sin herida á las aquivas naos »conducid, acabada la batalla, »al que monta hoy el carro; y no en la arena »muerto allí le dejeis, como á Patroclo.»

Oyó sus voces el ligero Janto uncido como estaba, y la cabeza inclinó á tierra: y las doradas crines, en deredor del yugo derramadas, hasta el suelo llegaron; y la Diosa Juno le dió que articular pudiese voces humanas, y á su dueño él dijo:

«¡Salvo de la batalla en este dia »te sacaremos, valeroso Aquiles! »pero á tí ya se acerca de la muerte »el momento fatal, y no seremos »nosotros los culpados; que la vida »un Dios te quitará muy poderoso, »y el Hado inevitable. Ni por nuestra »lentitud y pereza los Troyanos parrancaron las armas de los hombros ȇ Patroclo. Valiente combatía Ȏl entre los primeros campeones; »v el hijo de Latona, el iracundo »Febo, la vida le quitó, y la gloria ȇ Héctor dió de vencerle: que corrido »hubiéramos nosotros tan veloces »como el soplo del céfiro, que dicen »ser de los vientos el que más camina. »Así tú destinado por la Parca »estás à que te maten un guerrero y una Deidad.» Apénas el caballo habia proferido estas palabras, las Furias infernales contuvieron

su voz, y airado Aquiles al oirle, así le respondió: «¿Por qué la muerte »me vaticinas, Janto? No debieras »anunciármela tú. Sabido tengo »que el Hado á perecer en esta playa, »y léjos de Peleo y de la augusta »Tétis, me condenó; mas no en la liza, »porque haya de morir, acobardado, »dejaré de mostrarme hasta que hubiere ȇ los Teucros saciado de batallas.»

Dijo, y en alta voz al escudero mandó que los caballos dirigiera al primer escuadron de los Troyanos.

## LIBRO VIGÉSIMO.

En tanto que en sus naves los Aquivos. vestida la armadura, se formaban al lado tuyo, Aquíles, é impaciente estabas por entrar en la pelea, del campo en las alturas los Troyanos tambien se armaban, y el Saturnio Jove mandaba á Témis que á los Dioses todos, de las cumbres bajando del Olimpo, á junta convocase. Y presurosa corriendo por las tierras y los mares, les intimó que á la mansion de Jove pronto subiesen. De los claros rios solo faltó Oceano, y de las Ninfas, cuantas habitan los amenos bosques. las fuentes de los rios, y los prados de verdura cubiertos, ni una sola dejó de concurrír. Y ya venidas al palacio de Jove, los asientos de bien labrada reluciente piedra que á Júpiter Vulcano fabricara por órden las Deidades ocuparon. Y tampoco Neptuno inobediente

á los mandatos se mostró de Témis, que desde el hondo mar subió al Olimpo; y en medio de los Dioses asentado, así exploró la voluntad de Jove:

«¿Por qué de nuevo á junta las Deidades »has convocado, oh tú que esplendorosos »rayos envías á la tierra? ¿Acaso »para deliberar sobre la suerte »de Troyanos y Griegos, porque cerca »está ya de encenderse la batalla?»

Jove le respondió: «Tú adivinaste, »oh Neptuno, el consejo que en la mente »ahora yo agitaba, y el motivo »de haberos convocado. De unos y otros »cuido yo todavía, aunque no léjos »están de perecer en los combates. »Mas este dia en la elevada cumbre »yo quedaré sentado del Olimpo, »y al mirar desde allí la gran pelea, »la vista así recrearé. Vosotros ȇ la tierra bajad; y cuando hubiereis »llegado á la llanura en que los Griegos »pelean y Troyanos, á los unos »socorred, ó á los otros, segun sean »de vosotros amados. Porque ahora, »si el fuerte Aquíles combatiera, él sólo, »con todas las escuadras enemigas, »ni un instante podrian los Troyanos »del hijo valeroso de Peleo »el choque sostener. Siempre en las lides »temblaban á su vista; y como ahora »tan colérico está, muerto Patroclo, »mucho yo temo que de Troya el muro »no destruya tal vez, aunque los Hados »no así lo dispusieron.» Esto dijo

el Saturnio, y la guerra y los combates excitó con su voz; y á la batalla marcharon las Deidades, divididas en dos bandos opuestos. A las naos iban Juno y Minerva, y las seguia Neptuno acompañado de Mercurio; Mercurio, el sabio Dios que á los mortales útiles artes enseñó el primero. Iba tambien Vulcano, y aunque cojo era, y en lento paso caminaban sus mal formados pies: hórrido fuego arrojaban sus ojos. A la hueste de los Trovanos el furioso Marte marchó seguido del intonso Apolo, de Dïana, en saetas poderosa. de Latona, del Janto, y de Ciprina.

En tanto que los Dioses aleiados estaban de los hombres, los Aquivos se ufanaban gozosos porque Aquíles en la lid se mostraba cuando habia tan largo tiempo de la triste guerra vivido ausente. A los Troyanos todos las rodillas temblaban, y en el pecho sobresaltado el corazon latía. cuando ya vieron al valiente Aquíles, al homicida Marte parecido, venir cubierto de lucientes armas. Mas apénas en medio de los hombres bajaron las olímpicas Deidades, la terrible Discordia, que los pueblos con su clamor concita, furibunda recorrió las dos haces; y Minerva, puesta de pié sobre el profundo foso fuera de la muralla, en altas voces gritaba; y otras veces en los altos

promontorios del mar, que resonantes el eco repetian, en terribles gritos á los Aqueos animaba. Y á negro torbellino semejante, desde Troya Mavorte, en lo más alto del alcázar subido, á la pelea en espantosas voces á los Teucros ardiente convocaba; y por la márgen otras veces corria del undoso Símois, sobre la cima prominente del enhiesto collado que llamaban los Teucros todos la Colina hermosa.

Así los Dioses que á la lid bajaron con su voz animaban al combate á Griegos y Troyanos, y rompieron en medio de ellos la fatal contienda. El padre de los hombres y los Dioses de lo alto del Olimpo tronó horrendo: de la anchurosa tierra los profundos cimientos y las cumbres de los montes agitaba Neptuno; y retemblaron del Ida todo los humildes valles. las fuentes de los rios, las alturas. de Troya la ciudad, y los navíos de los Aqueos. En su negro alcázar se estremeció Pluton y de su trono saltó azorado, y en horrendas voces espantado gritó; por que temia que Neptuno rasgase las entrañas de la tierra, y que claras se mostrasen á los hombres y Dioses las horribles moradas infernales y sombrías que hasta los mismos Dioses aborrecen. Tal el estruendo y ruido estrepitoso era que resonó, cuando en batalla

entraron las Deidades. A Neptuno hacía frente Apolo con el arco y voladoras flechas; contra Marte Pálas marchó, la de brillantes ojos, y contra Juno la potente Diosa que entre los gritos de la caza hiere con flecha de oro á las errantes fleras de los bosques, Diana, que de Apolo es hermana carnal. Contra Latona marchó Mercurio; y el profundo rio á quien Janto los Dioses apellidan, y Escamandro los hombres, á Vulcano opuso la corriente caudalosa.

Así al combate los eternos Dioses marcharon; pero Aquíles, furibundo rompiendo las falanges, deseaba encontrarse con Héctor é impaciente estaba por matarle, y á Mavorte con su sangre saciar. Mas entretanto Apolo, que á los Teucros aguijaba á combatir, al valeroso Enéas á lidiar con el hijo de Peleo con su voz animó, y heróico brío y ardimiento infundióle y valentía, á Licãon en todo semeiante de Príamo nacido, é imitando su voz, así decia: «¿Dónde ahora »están las amenazas, oh valiente »adalid, que solias otro tiempo »hacer en los banquetes y festines »en medio de los Próceres troyanos. »diciendo que en la lid no temerías »medir las armas con el fuerte Aquíles?»

Y Enéas respondió: «¿Por qué, no siendo »esta mi voluntad, quieres ahora, woh Licaon, que me adelante, y salga ≠á lidiar con el hijo de Peleo? »Pues no sería la ocasion primera men que yo con Aquiles pelease, »porque ya en otro tiempo combatimos: »pero en fuga me puso con su lanza »cuando yo mis ganados defendia »y él los acometió, y las dos ciudades »destruyó de Lirneso y de Pedaso. »Y Jove me salvó, y aliento y brio »me dió para correr; que si más tiempo »seguido hubiera el desigual combate. »allí vencido y muerto yo quedara ȇ las manos de Aguíles y Minerva. »que iba delante de él y la victoria »le daba, y de contino con sus voces ȇ destruir con aguzada pica »los Lélegas y Teucros le animaba. »Así, á ninguno es dado con Aquíles »lidiar de solo á solo, porque siempre »uno tiene á lo ménos de los Dioses ȇ su lado, que ileso de la liza »le saque. Y áun sin ellos de su mano vuela derecha la terrible lanza. y de volar no cesa hasta que logra »el cuerpo atravesar de un enemigo. »Mas si Dios las balanzas igualase vde la guerra, no fácil le sería »vencerme, aunque de ser de hierro todo Ȏl se glorie.» Al adalid Enéas instó de nuevo el Flechador Apolo. «¡Héroe! (le dijo) á los eternos Dioses

«¡Héroe! (le dijo) á los eternos Dioses »tus plegarias dirige, pues nacido "eres de Vénus tú, y Aquíles debe «á una Diosa inferior el nacimiento; »porque Vénus de Júpiter es hija, »v padre fué de la marina Tétis pel anciano del mar. Derecho arroja pel acero indomable, y no con voces »espantosas, y fieros, y amenazas, »logre ponerte en fuga.» Así decia Apolo, y en su pecho heróico brío infundió al adalid. Y atravesando éste por los primeros campeones animoso marchó, todo cubierto de relucientes armas; pero á Juno no se ocultó que penetrando Enéas por entre sus falanges hácia Aquíles derecho caminaba. Y convocando en derredor á las Deidades todas de su bando, asustada las decia:

«Deliberad vosotros, y decidme, »oh Minerva y Neptuno, lo que ahora »deberemos hacer. Ya veis que marcha »Enéas contra Aquiles, y es Apolo »quien tan loca osadía le ha inspirado. »Ó al adalid de Troya á retirarse »obliguemos, ó alguno de nosotros ȇ Aquíles acompañe y valentía »en el pecho le infunda, porque nada »pueda turbarle, y por sus ojos vea »que los más poderosos de los Dioses »le protegen, y poco son temibles »los que hasta aquí en las lides defendíeron ȇ los Troyanos. Del Olimpo todos ȇ tomar parte en la terrible lucha »hemos bajado, porque en este dia »no le maten los Teucros; que mañana »la suerte sufrirá que con el huso »la Parca hilando su vital estambre

mel dia que nació le preparaba.

my si Aquíles de boca de los Dioses
mesto no escucha, temblará cobarde
mcuando alguna Deidad en la pelea
mal encuentro le salga; que terribles
mlos Dioses son, si en majestad y gloria
mse muestran á los míseros mortales.»

Neptuno respondió: «¡No así te irrites mantes de tiempo, Juno! Decoroso »no te sería. Ni tampoco ahora »que entrásemos nosotros en batalla »quisiera yo; porque en pujanza y brío »mucho á los otros Dioses excedemos »que defienden á Troya. Aquella altura »ocupemos nosotros: v sentados »ociosos allí estemos, y los hombres »dejemos entretanto que en la liza panimosos combatan. Y si Marte »ó Apolo da principio á la pelea. »ó de Aquíles el brazo deteniendo »lidiar no le permiten, presurosos Ȉ la lid volaremos; y al instante, »quedando por nosotros la victoria. »al Olimpo y la junta de los Dioses »aquellos volverán cuando ya vean »por nuestras manos su poder vencido.»

Así dijo Neptuno, y el primero al terraplen marchó que los Troyanos y Minerva otro tiempo fabricaran para que en él pudiera defenderse el valeroso Alcídes, cuando en fuga puesto por la ballena y perseguido de la orilla del mar á la llanura azorado llegara. Allí Neptuno se asentó con los otros inmortales;

y oscura nube, que imposible fuese romper, en derredor sobre sus hombros extendieron los Dioses. Y á otro lado, del Flechador en torno y de Mavorte, los Dioses que á los Teucros defendian se asentaron tambien sobre la cumbre del enhiesto collado que llamahan los naturales la *Colina hermosa*. Y de este modo, aunque en diverso lado, unas y otras Deidades reunidas conferenciaban, rehusando todas el combate empezar, por más que Jove, del Olimpo sentado en las alturas, daba de guerra el espantoso grito.

Entretanto llenóse de guerreros la gran llanura, en derredor bañada de clara luz que el reluciente bronce lanzaba de los hombres y caballos. v en hórrido fragor la dura tierra bajo sus piés crujia. Y dos caudillos corpulentos, forzudos v valientes. á encontrarse marchaban deseosos de combatir: Enéas y el temido Aquíles. Y el primero que agitando sobre la alta cimera la garzota. y con torvas miradas al Aqueo amenazando ya, marchó animoso, el hijo fué de Anguises, arrimada al pecho la rodela y la robusta pica blandiendo; y á encontrarle vino el valeroso Aquíles. Como suele el leon que despuebla las majadas cuando para matarle se reune de todo el pueblo juventud briosa. á su encuentro marchar y desdeñoso

primero los desprecia; mas si herido es de un fuerte mancebo por la pica, hácia él se vuelve con la boca abierta, baña en espuma los agudos dientes, gime en el pecho el corazon fogoso, los muslos y costados con la cola duro se hiere, y al combate él mismo se anima v estimula; v con ceñudo rostro mirando al escuadron, le embiste enfurecido, y, ó matar alcanza á alguno de los jóvenes, ó muerto en tierra él cae en la primera fila; así entónces á Aquíles en el pecho su valeroso corazon mandaba contra Enéas marchar. Cuando ya cerca estuvieron los dos, habló primero el magnánimo Aquíles, y le dijo:

«¡Enéas! ¿Por qué así de tus escuadras »mucho te adelantaste, y ya parado »aquí me esperas? ¿Tu valor te inspira »conmigo pelear, y te prometes, »la dignidad de Príamo ocupando, »ser Rey de los Troyanos belicosos? »Te ciega la ambicion. Aunque me mates, »no va esperes que Príamo te ceda »en premio la corona; muchos hijos »tiene, y su sano juicio todavía »conserva y la razon no le abandona. »10 acaso separarte han prometido »heredad espaciosa los Troyanos »que á todas aventaje y tú cultives »en amenos verieles divídida »v en tierras de labor, si me matares? »No fácil te será. Ya una vez sola »que esperarme quisiste, con mi pica

»en fuga yo te puse. ¿No te acuerdas »ya de aquel dia que guardando estabas »el ganado tú solo, y de los montes »Ideos te lancé, y en busca tuya »siempre corriendo con ligera planta »iba yo, y en la fuga la cabeza »ni áun osaste volver hasta que dentro »de Lirneso te viste; y yo fiado »en el favor de Jove y de Minerva, »destruí la ciudad y las majeres »hice cautivas, pero á tí salvaron »Jove v otras Deidades? Pues ahora »no ya te salvarán, como lo esperas. »Así, vo te aconsejo que conmigo »no quieras combatir. A tus escuadras »retrocede veloz, ántes que sea »el daño irreparable; que hasta el necio »su mal conoce cuando ya ha llegado.»

Enéas respondió: «¡Valiente Aquíles! »No ya esperes con retos y amenazas »amedrentarme, cual si fuese ahora »un tímido rapaz. Tambien podria »decirte yo denuestos y baldones. »Sabemos uno y otro de qué gente »descendemos los dos, y quiénes fueron »sabemos nuestros padres; porque oido »habemos lo que en fama verdadera »de los siglos pasados se refiere »en cada pueblo; pero tú de vista »no á los mios conoces, ni á los tuyos »tampoco yo. De tí dice la fama »que eres hijo del ínclito Peleo »y de la Diosa Tétis, la graciosa »ninfa del mar; y puedo glorïarme no poco vo de que mi padre ha sido

»el magnánimo Anquises, y que Vénus »es la que me dió á luz. Pero este dia »del hijo amado llorarán la muerte »tus padres ó los mios; pues no creo »que en pueriles injurias se termine »nuestro combate, y sin medir las armas »nos separemos ambos. Mas si quieres minformarte mejor de mi linaje, »aunque es de muchos hombres conocido, »escucha:-Fué el autor de mi familia »Dárdano, Rev de numeroso pueblo »y de Jove nacido, y á la falda »habitaba del Ida, y en el valle »una ciudad fundó, que de su nombre »Dardania se llamó: que todavía »no se fundara la ciudad de Trova »en la llanura. Dárdano por hijo »tuvo al Rey Erictonio, que en riqueza »aventajaba á los mortales todos: »pues en sus verdes prados á la márgen »de espaciosa laguna tres mil yeguas »tenía, y cada cual todos los años »un potro le criaba. Enamoróse »de algunas, entretanto que pacian, »el Bóreas; y tomada la figura «de un hermoso caballo, en ellas hubo »otros doce bridones, que ligeros »corrian por la mies sin que su planta »las espigas rompiese ni doblase; y si del mar por la llanura inmensa »hubiesen de correr, sobre las olas »saltaran sin hundirse. Y Erictonio »hubo por hijo á Tros, el que, fundada »Troya, en ella reinó. Tuvo tres hijos: »llo el mayor, Asáraco el segundo,

»y el rubio Ganimédes el tercero. »que en belleza á los Dioses igualaba »y el más hermoso de los hombres era: »y los eternos Dioses al Olimpo »quisieron que subiera y allí fuese »el copero de Jove, y habitara opor su mucha beldad con las Deidades. »Ilo tuvo por hijo á Laomedonte, »y de él Titon y Príamo nacieron, »y Lampo, y Clitio, y el igual á Marte »Hicetäon. Asáraco por hijo ȇ Cápis tuvo, y de este nació Anquíses, »mi padre; y el primero de los hijos »de Priamo Héctor es el animoso. »De esta familia, pues, y de tal sangre »yo de ser me glorio; pero Jove »en los guerreros el valor aumenta »ó disminuye, como bien le place; »que es el más poderoso de los Dioses. »Así, no más en medio de la liza »detenidos el dia malgastemos »en ociosas palabras cual si niños »fuéramos ambos. Fácil nos sería ȇ los dos con dicterios injuriarnos »muchos y repetidos, y una barca »no hastara tal vez de cien remeros »para llevarlos todos. Es voluble »de los hombres la lengua, y de su boca »muchas palabras salen, ya ofensivas, »va lisonjeras. Dilatado el campo »de las injurias es; y cual hablares, »tal oiras de los otros la respuesta. »¿Mas á qué fin con injuriosas voces »altercamos los dos cual mujercillas, »que acaloradas en fatal uerella

men medio de la calle con denuestos »se zahieren airadas, y se dicen »con mentira ó verdad cuantas injurias »la cólera sugiere? Con palabras »no harás que retroceda, y que me olvide »del antiguo valor, hasta que mida »vo contigo las armas. Así, pronto »uno del otro con el duro hierro »probemos la pujanza.» Dijo Enéas; y vibrando su pica, en el escudo del Griego la clavó, por más que suese tan sólido v doblado. En ronco ruido recrujió el duro escudo al penetrarle la punta de la pica, y temeroso Aquíles, de su pecho con la mano cuanto pudo alejado le tenía creyendo que de Enéas fácilmente le horadaria la robusta lanza. sin advertir, ¡ah necio! que á los hombres no era dado romper una armadura por el mismo Vulcano fabricada, ni ella ceder podia. Así no entónces el escudo pasó la poderosa lanza de Enéas; la detuvo el oro que el Dios pusiera en medio. Las dos planchas atravesó primeras, mas no pudo pasar las otras tres, porque Vulcano cinco láminas puso: dos de cobre, las primeras de todas; de bruñido estaño las dos últimas, y en medio una de oro macizo, y detenida por ésta fué la poderosa lanza.

Vibró la suya el valeroso Aquíles y en la más alta parte del escudo de Enéas logró dar, en donde habia

una chapa de bronce muy delgada y un cuero no muy fuerte; y por entrambos la punta atravesó, y en ronco ruido crujió el duro broquel. Que le matase temiendo Enéas se encogió, y en alto la rodela tenía levantada aleiándola mucho de su cuerpo; pero la aguda lanza, atravesando por la chapa y la piel del ancho escudo. que se llevó consigo, por encima del hombro del Troyano y sin herirle pasó, y no léjos se clavó en la arena y allí fija quedó, pero impaciente de volar todavía. Así evitado el recio golpe de la luenga pica, quedó inmóvil Enéas, y sus ojos oscura nube de dolor y miedo en derredor cubrió, cuando tan cerca vió clavada la pica. Luego Aquíles, desnudando la espada cortadora y alto gritando en espantosas voces, furioso arremetió; mas una piedra alzó Enéas del suelo, tan pesada que dos hombres moverla no podrian como los que hay ahora, y sin trabajo la manejaba él sólo. Y con la piedra, ántes de que á él llegase, hubiera heriac la celada de Aquíles, ó el escudo, que de morir le habria libertado; y el hijo de Peleo, con su espada hiriéndole de cerca, de la vida privado hubiera al campeon de Troya, si Neptuno tan pronto no lo hubiese advertido. Mas, viéndolo, á los Dioses que en torno estaban se volvió y les dijo:

«Mucho. : oh Dioses! me duelo de la suerte »del magnánimo Enéas; que bien pronto, »por Aquíles vencido, á las sombrías pregiones bajará por haber dado »hoy crédito de Apolo á las palabras. »¡Necio! que luego de la triste muerte »no aquél le librará. Mas ¿por qué ahora Ȏste ha de perecer sin culpa suya »por delitos ajenos en que parte mél no tuviera, cuando siempre pío »víctimas escogidas á los Dioses »que en el cielo habitamos anchuroso »ofrecer suele? De morir ahora »librémosle nosotros; porque Jove »no se enoje tal vez, si aquí dejamos »que le dé muerte Aquíles. El Destino »dispuso que la evite porque toda »no perezca de Dárdano la raza. ȇ quien amaba Jove sobre todos »los hijos que hasta entónces le nacieran »de mujeres mortales. Ya hace tiempo »que á la prole de Príamo el Saturnio »aborreció: mas el valiente Enéas »sobre los Teucros reinará, y el cetro »heredarán los hijos de sus hijos »y los que en adelante de él nacieren.»

Juno le respondió: «Tú delibera men tu ánimo, Neptuno, si la vida mle has de salvar, ó permitir que á manos mde Aquíles muera ahora aunque valiente mél sea y virtuoso; que nosotras, mPálas y yo, terribles juramentos má la faz de los Dioses inmortales muchas veces hicimos de que nunca malvaremos la vida á los Troyanos, »ni aun aquel dia que de Troya abrasen »la ciudad toda las voraces llamas »que encenderán los belicosos Griegos.»

De la Diosa escuchada la respuesta, Neptuno atravesó por las falanges y el estruendoso ruido de las picas y al paraje llegó donde el valiente Aquiles con Enéas peleaba. Y oscura niebla derramó en los ojos del hijo de Peleo; y por su mano del escudo de Enéas la terrible lanza sacó del Griego y en la arena á los piés se la puso, y al Troyano alzó en el aire. Atravesaba Enéas, en alto sosteniéndole Neptuno, por encima las filas numerosas de los guerreros y marciales carros, y llegó al escuadron de los Caucones que al extremo del campo se formaban. Y Neptuno le habló, y así le dijo:

«¡Enéas infeliz! ¿Cuál de los Dioses pen daño tuyo te inspiró que solo, py cuerpo á cuerpo, en desigual batalla pentrases con Aquiles, que más fuerte pes que tú y más querido de los Dioses? "Cuando con él te encuentres en las lides, pléjos te aparta si bajar no quieres pántes de tiempo á la region oscura. "Mas cuando Aquíles haya de la vida pal término llegado, valeroso pentónces tú de la primer escuadra por lidia; que ninguno por matará de los demas Aqueos."

Así dijo Neptuno, y al Troyano allí dejó, despues que saludables consejos le hubo dado, y de los ojos de Aquíles apartó la niebla oscura. Vió claramente en derredor el Griego: v un suspiro exhalando, así decia á su valiente corazon: «:Oh Dioses! »gran prodigio estoy viendo con mis ojos. »La pica está á mis piés; pero no veo »al adalid troyano á quien mi diestra »la arrojara, matarle deseando. »Ciertamente à los Dioses inmortales »caro es Enéas, aunque yo creia »que él en vano de serlo se jactaba. »Sálvese, pues; que en adelante nunca »querrá probar mi fuerza, pues ahora »se contentó con evitar la muerte. »Entretanto el valor de los Aqueos »mi voz aumente; que despues en busca »yo marcharé de los demas Troyanos. »y veré si se atreven á esperarme.»

Así dijo; y las filas recorriendo, á todos animó con estas voces:

a todos animo con estas voces:

«¡Valerosos Aquivos! no alejados
»de los Teucros esteis; cada guerrero
ȇ un enemigo embista, y animoso
»combata sin cesar. A mí dificil,
ȇun siendo tan valiente, me sería
»el alcance seguir á tantos hombres
»y con todos lidiar. Ni el mismo Marte,
»siendo Dios inmortal, y ni áun Minerva,
»tan dilatado campo de batalla
»podrian recorrer, y en todas partes
»hallarse y pelear. Cuanto pudiere,
»ó desde léjos, ó en veloz carrera
»siguiendo al enemigo, ó valeroso
»combatiendo á pié firme, ni un instante

»de hacerlo dejaré. Por todos lados
»penetraré en sus filas y ninguno
»de los Troyanos, que á venir se atreva
»donde yo pueda con mi lanza herirle,
»alegre tornará.» Con estas voces
Aquíles á los Griegos animaba
á pelear; á los Troyanos Héctor
aguijaba tambien, y jactancioso
él se ofrecia en singular pelea
á combatir con el valiente Aquíles.

«Magnánimos Troyanos (les decia) »no ya temais al hijo de Peleo: pyo de palabra con los mismos Dioses »pelearia; con la pica en mano »no es ya tan fácil, porque son más fuertes. »Ni Aquíles cumplirá sus amenazas »todas: algunas el Saturnio Jove »le dará ejecutar; pero otras muchas pel viento habrá llevado. Voy ahora »en su busca, aunque sean semejantes »sus manos á la llama; sí, á la llama »semejantes sus manos, y al acero »su indomable valor.» Así decia Héctor para animar á los Troyanos; y éstos, la pica alzada, al enemigo marcharon sin temor, y la pelea empezó clamorosa. Entónces Febo. acercándose al héroe, así le dijo:

«¡Héctor! no ya tú sólo, adelantado »de la escuadra, combatas con Aquíles: »en la comun pelea, y confundido »entre la turba, espera que él embista; »no acaso con su lanza desde léjos, »ó de cerca te mate con su espada.» Así le dijo el Dios; y acobardado

Héctor al escucharle, por las filas se entró de las escuadras numerosas que le seguian; y entretanto Aquíles, de fortaleza el corazon vestido, gritaba en alta voz y á los Troyanos se arrojó furibundo, y el primero á Ifition mató. Muy valeroso era este capitan y acaudillaba numeroso escuadron, y de Otrinteo era nacido y de la ninfa Náis, que en Ida le dió á luz, ciudad hermosa á la falda del Tmolo, coronado de eternas nieves, situada. Aquíles viera que Ifition muy animoso hácia él venía, y con su aguda lanza le hirió en medio la frente; y la cabeza en dos partes iguales dividida, cayó el héroe en el suelo, y en contorno la tierra resonó; y ufano Aquíles, viéndole moribundo, así decia:

«¡Yaces, Ifition, el más temido
»de los guerreros Carios! Á la márgen
»tú naciste del lago de Gigeo,
»y allí tenias la heredad paterna
»por las aguas del Hilo caudaloso
»y del Hermo regada, y á este clima
»has venido á morir.» Así le dijo
vanaglorioso Aquíles, y entretanto
de Ifition los ojos ya cercaba
oscuridad de muerte. Su cadáver
los bridones aquivos, por encima
pasando todos los que atrás estaban,
con los clavos que en torno de la rueda
la férrea llanta en las volubles pinas
aseguraban, en menudos trozos

despedazaron. El valiente Aquíles al hijo de Antenor Demolëonte. esforzado guerrero, con su lanza hirió luego en la sien; y atravesando por el casco de bronce, que no pudo al golpe resistir, la aguda punta, ansiosa de pasar más adelante, el hueso le rompió. Pasó la pica al otro lado y dentro la cabeza todo el cerebro le inundó de sangre. y le mató cuando animoso entraba el jóven en la lid. Á Hipodamante, que de él huia y en la arena entónces á saltar iba ya desde su carro, hirió despues Aquíles; y el aliento al exhalar el infeliz, bramaba como suele bramar hosco novillo que llevan arrastrando los mancebos á su pesar en torno de las aras en Hélice erigidas á Neptuno, que en su sangre se goza. Tal entónces bramaba Hipodamante, y de su cuerpo huyó el alma feroz; y en tanto Aquíles mató de una lanzada á Polidoro, semejante á los Dioses y nacido de Príamo. Su padre á las batallas ir no le permitia, porque siendo el de ménos edad entre sus hijos más que á todos le amaba; pero el jóven, como en correr ligero aventajaba á los Troyanos todos, este dia, de sus veloces piés haciendo alarde por juvenil error y de la hueste adelantado en imprudente arrojo. corriendo estuvo hasta que al fin la vida

el mísero perdió. Viéndole Aquíles cerca de sí pasar, en las espaldas entre los dos riñones con la pica le hirió, y la punta atravesando el vientre salió del otro lado, en el paraje en que del cinto los anillos de oro se unian y era doble la coraza. Cayó el jóven en tierra de rodillas exhalando suspiros lastimeros, y negra nube oscureció sus ojos: y hecho un ovillo, con la débil mano á impedir que saliesen por la herida las entrañas el triste se esforzaba. Cuando Héctor vió á su hermano Polidoro caido en tierra y moribundo, oscura tiniebla de dolor sobre su vista fué derramada; y el amor de hermano ya no le permitió más largo tiempo léjos estar lidiando. Del Aquivo en busca marchó, pues, impetuoso como el ardiente fuego, y en la diestra ágil blandia la robusta lanza; pero apénas le vió el valiente Aquíles á él se arrojó, y alegre así decia:

«Cerca ya tengo al hombre que profunda »herida abrió en mi pecho, y al amigo »más caro dió la muerte. No más tiempo »uno del otro huyamos, ni entre filas »ya más nos ocultemos.» Y mirando con torva faz al campeon de Troya, añadió todavía estas palabras:
«Más cerca ven, para que pronto llegues »al confin de la vida.» Sin turbarse, Héctor le respondió: «No así pretendas »intimidarme, cual si fuera un niño,

»con amenazas, hijo de Peleo! »Yo sé tambien palabras injuriosas »y denuestos decir. Sé que valiente peres, y yo con mucho no te igualo men fuerzas y valor; pero los Dioses son los que saber pueden si aunque sa a »yo ménos valeroso con mi lanza »muerte aquí te daré; porque su punta »afilada es tambien.» Así decia, y la pica arrojó; pero Minerva, con un ligero soplo, del escudo la rechazó de Aquíles y delante de Héctor cayó á sus piés. Impetuoso arremetió el Aquivo deseando al Troyano matar, y en altas voces fiero le amenazaba; y fácilmente itanto pueden los Dioses! por los aires Febo le arrebató, y oscura niebla derramó en torno. Acometió tres veces Aquíles con su pica, y otras tantas hirió la niebla leve; v furibundo por cuarta vez acometiendo en vano. así decia en arrogantes voces á su enemigo: «De la muerte ahora, pperro, te has libertado, aunque muy cerca wya la tuviste; porque el mismo Apolo, pá guien tú ruegos fervorosos haces »antes de entrar en lid, te ha defendido. »Pero vo al fin te mataré si tengo »la dicha de encontrarte en la batalla. »y si es que á mí tambien me favorece »alguno de los Dioses. Mas ahora »seguiré á los Troyanos, v la vida ȇ todos quitaré cuantos alcance.» Dijo, y marchó; y en la mitad del cuello

dió una lanzada à Dríope, que en tierra cayó á sus piés. Y sin pararse el héroe á quitarle las armas, á Demuco, hijo de Filetor, alto de talla y esforzado guerrero, en la rodilla hiriendo con su lanza, le detuvo; v el anchuroso estoque desnudando, le hirió con él y le quitó la vida. Y acometiendo en rápida carrera, desde su carro derribó en el polvo á Láogono y á Dárdano, ambos hijos de Biante; al primero desde léjos arrojando la pica, y al segundo de cerca hiriendo con la grande espada. Encontróse despues en la pelea con Tros, hijo de Alástor, que á la fuga no pudiendo acogerse, humilde vino á sus piés. Y abrazando sus rodillas le suplicaba en dolorosas voces que de su tierna edad compadecido. igual á la de Aquíles, sin matarle en libertad y vivo le dejara. ¡Infeliz! no sabía que sus ruegos no serian oidos; porque Aquíles no era de genio dulce y bondadoso, sino iracundo y fiero. Arrodillado el jóven á sus piés y ambas rodillas abrazadas teniendo, deseaba moverle á compasion; pero á sus voces sordo Aquíles, el pecho con la espada le atravesó, y en la purpúrea sangre envuelto el corazon salió, y en tierra el jóven derribado, entre suspiros el ánima exhaló y espesa nube cubrió por siempre sus brillantes ojos.

Aquíles luego á Mulio con la pica hirió en la sien, y hasta la sien opuesta atravesó la punta. Con la espada hirió despues en la cabeza á Equeclo, otro hijo de Agenor; y el hierro todo con la caliente sangre enrojecido se calentó tambien, y con oscura niebla la muerte inevitable en torno cubrió sus ojos. Y arrojando Aquíles despues la pica á Deucalion, el hierro el brazo le pasó de parte á parte cerca del codo. Y sin poder moverse el infeliz por el dolor terrible que en el brazo sentia, allí parado á Aquíles esperó, la negra muerte viendo delante ya. Llegó el Aquivo; y de un revés con la tajante espada del cuello separando la cabeza, léjos de sí con el almete al suelo la arrojó, y de las vértebras salia la médula, y el tronco mutilado cavó por tierra. Encaminóse Aquíles desde allí contra un hijo de Pireo. Rigmo llamado, valeroso y fuerte, que de la fértil Tracia aquellos dias fuera venido á Troya; y disparando contra él la aguda lanza, en medio el vientro la punta se clavó. Cayó el guerrero; y Aquíles al auriga, que las riendas volvia á los caballos, por la espalda clavó la pica y derribó en el polvo, y huyeron desbocados los bridones.

Como el fuego voraz rápido vuela de árido monte por los anchos senos, y arde el espeso bosque, y agitado

lleva el viento la llama abrasadora hasta el extremo de la selva; Aquíles así por todas partes con su lanza furibundo corria, cual si fuese una Deidad; y en rápida carrera perseguia á los Teucros que el Destino á morir condenara, y en arroyos corrió la sangre por la negra tierra. Y como el trillador unce dos bueves de torva y ancha frente bajo el vugo para que el trigo, ó cándida cebada, trillen en igual era, y de contino bajo los piés de los mugientes bueyes se desmenuza la dorada espiga; así, á la voz del valeroso Aquiles, los ligeros bridones con el casco hollaban los cadáveres y escudos. y el eje por debajo con la sangre era teñido, y de la silla en torno los tableros del carro con las gotas que arrojaban los piés de los trotones y las volubles ruedas salpicados eran tambien; y Aquiles, que de eterna gloria cubrirse deseaba sólo, en polvo y sangre, y en sudor bañadas ambas tenía las invictas manos.

## LIBRO VIGÉSIMOPRIMERO.

Cuando del rio á la corriente undosa ya los Teucros llegaban y á los vados, enfurecido el valeroso Aquíles los separó en dos trozos. A los unos echó hácia la ciudad por la llanura por la cual fugitivos los Aqueos otro dia vinieran en derrota cuando Héctor los seguia con su lanza; y tímidos ahora los Troyanos por allí mismo huian presurosos y en confuso tropel se derramaban, y para detenerlos en la fuga espesísima niebla sobre el campo extendió Juno. A los demas el héroe, envueltos y cortados, perseguia hácia las muchas aguas espumosas de la corriente rápida del rio, y en él precipitados se arrojaban con espantoso ruido. Resonaron las profundas corrientes, y en terrribles ecos ambas riberas el confuso estruendo repetian y las voces

y clamorosos gritos de los Teucros, que envueltos en los hondos remolinos de la corriente, en vano se esforzaban á salvarse nadando. Como vuelan acosadas del fuego impetuoso que de repente ardió y atizan siempre los hombres en el campo las langostas. v huyen hácia los rios v aturdidas en el agua se arrojan; así entónces del Janto las corrientes se llenaban de los muchos peones y caballos que de Aquiles huyendo, al hondo mo revueltos y mezclados se arrojaban. Mas el héroe, dejándose en la orilla á uno de los frondosos tamarices arrimada la pica, á la corriente saltó del agua parecido á un númen; y defendido con la espada sola, respirando furor los perseguia. Y á derecha é izquierda dando tajos. triste clamor alzaban en el rio los míseros Troyanos que caian heridos por su diestra, y la corriente se enrojeció con la purpúrea sangre. Como huyendo los otros pececillos del enorme delfin los senos todos llenan del ancho puerto en que las naves están ancladas, y de espanto llenos se ocultan, porque el pez á cuantos coge devora despiadado; así en las grutas del caudaloso rio se ocultaba despavorida la troyana hueste. Y ya cansado de matar Aquíles, por su mano cogió dentro del rio vivos doce mancebos que expiaran

con su sangre la muerte de Patroclo; y temblando cual tiernos cervatillos afuera los sacó, y ambas las manos por detrás les ató con las correas que á su labrada túnica prendidas ellos mismos llevaban, y á su gente los entregó diciendo que á las naves los condujeran. Y tomando pronto su larga pica, á la corriente clara saltó otra vez del rio, deseando toda la hueste aniquilar de Troya.

Y á Licãon, de Príamo nacido, allí encontró cuando á salir huyendo iba de la corriente. A este Troyano Agulles otro tiempo cautivara en la heredad de Príamo una noche. miéntras cortaba con agudo hierro las ramas de un frondoso cabrahigo para que de antepecho le sirvieran en su carro marcial. Estaba el jóven atento á su labor, mas de repente vino sobre él calamidad terrible: que el Griego le prendió, y en sus navíos á Lémnos le envió para que fuera allí vendido. Inestimable precio dió el hijo de Jason; pero tenía en Ímbros el Troyano por su huésped á Etion, que generoso su rescate obtuvo, y dió por él riqueza mucha y á Arisbe le envió. Desde allí el jóven huyó secretamente; y á su alcázar llegado habiendo, celebró la vuelta once dias enteros en banquetes con sus amigos; é inflexible Jove. al duodécimo dia entre las manos

le hizo caer de Aquíles, que debia desapiadado á la region oscura precipitarle. Desarmado el Teucro estaba entónces, porque yelmo, escudo y pica, y demás piezas arrojara para huir más veloz. Y fatigado, y de sudor cubierto, ya á la márgen del rio se acercaba; mas Aquíles, consigo mismo hablando, se decia:

«¡Oh Dioses! gran prodigio con mis ojos pestoy mirando. Ni imposible fuera pue todos los Troyanos que yo he muerto presucitaran del averno oscuro, pecomo éste desde Lémnos ha venido pen donde le vendieron por esclavo; pe vitada la muerte, la llanura puede espumoso mar, que á tantos otros puede espumoso mar, que á tantos otros pruebe la punta de mi aguda lanza, pruebe la punta de mi aguda lanza, para ver si tambien desde el sepulcro pueda encerrado de la tierra donde per siempre el adalid más bravo.»

Esto Aquíles consigo razonaba, miéntras del rio Licãon salia.
Salió, y temblando se acercó al Aquivo para echarse á sus piés, y mucho el jóven deseaba evitar la triste muerte á que la negra Parca destinado ya le tenía. El iracundo Aquíles, cuando le vió venir, tiró su lanza para matarle; mas aquel, ligero corriendo por debajo de la pica y postrándose en tierra, del Aquivo

á los piés se arrojó. La aguda lanza le pasó por encima, y en la arena cerca de él se clavó; pero impaciente de cebarse en la carne de un guerrero. Asió el jóven despues con una mano de Aquíles las rodillas; y sujeta teniendo él mismo la enemiga lanza con la otra mano, en dolorido acento y suspirando triste, le decia:

«¡Alumno caro del eterno Jove! »me tienes á tus piés; me compadece, »v me respeta. Suplicante ahora »puedo llamarme tuyo, y acatada »debe ser mi persona, que otro tiempo »de los frutos de Céres en tu tienda »va gusté, cuando vivo me cogiste »dentro la huerta. Y léjos de mi padre »llevándome y amigos, tu escudero »en Lémnos me vendió y hasta cien bueyes »vo te valí; y tres veces otro tanto »ahora te valiera mi rescate. »Hov hace doce dias que á mi casa, »despues de padecer muchos trabajos, »yo llegué; y otra vez la Parca dura »en tus manos me puso. Aborrecido »debo de ser por Jove, pues de nuevo ȇ tí yà me entregó. Para que breve »fuera mi vida me engendró la hermosa »Laotoe, hija del anciano Altéas »que en los Lélegas manda valerosos »y á la orilla del Sátniois en Pedaso. »populosa ciudad, tiene su alcázar. »Tomó á su hija Laotoe entre otras muchas »Príamo por esposa, y dos varones »de ella nacimos; pero tú la vida

Ň los dos quitarás. Hoy ya primero

»con tu lanza mataste á Polidoro

»habiéndole alcanzado cuando huia

»con la gente de á pié, é inevitable

»miro la muerte yo; ni me prometo

»escapar de tus manos, ya que en ellas

»una Deidad me ha puesto. Mas escucha

»mis súplicas ahora, y no me mates:

»mira que yo no soy del mismo vientre

»que Héctor nacido el que mató á Patroclo,

»tu amable y valeroso compañero.»

Así el hijo de Príamo decia humilde suplicando, y esta dura voz escuchó del héroe: «De rescate »no hables, oh necio, ni llorando triste »enternecer mi corazon esperes. »Mientras Patroclo al dia inevitable »no llegó de la muerte, me era grato ȇ los Troyanos perdonar la vida; »y á muchos, que cogiera prisioneros, »por esclavos vendí. Desde hoy ninguno »de todos los guerreros que en mis manos ȇ vista de Ilion los Dioses pongan »evitará la muerte, y sobre todo »de los hijos de Príamo. Así, amigo, »tú tambien morirás. ¿Por qué te queias »de tu suerte en inútiles lamentos? »Tambien murió Patroclo, que valia »muy mucho más que tú. ¿No ves ahora »cuán hermoso yo soy, y alto de talla? »¿Y no oiste decir que yo he nacido »de un padre valeroso, y que una Diosa ȇ luz me dió? Pues áun á mí la dura »Parca la vida cortará, y en breve. «ya la mañana sea, ya la tarde,

»ya el medio dia, cuando algun Troyano
»arrojándome el asta desde léjos,
»ó del nervio lanzando una saeta,
»me precipite en la region oscura.»

Así Aquíles decia, y la esperanza á Licãon abandonó v la fuerza. Y soltando la pica, desmayado se asentó y ambas manos extendia implorando clemencia; pero Aquíles. desnudando la espada cortadora, en el cuello le hirió, y hasta el recazo entró el agudo hierro de dos cortes. y Licãon de espaldas en la arena extendido quedó, y en ancha boca vertia roja sangre que regaba en copioso raudal la verde orilla. Y Aquiles, con la diestra poderosa asiéndole de un pié, dentro del rio le arrojó porque el agua le llevase hasta la mar; y en orgullosas voces así al frio cadaver insultaba:

«Yace aquí entre los peces, que tranquilos »te lamerán la sangre de la herida. »Ni tu madre, poniéndote en el lecho, »te llorará; que el rápido Escamandro »al hondo abismo de la mar salada »llevará tu cadáver; y saliendo »enorme pez de entre las crespas olas »á la cerúlea faz del ancho ponto, »devorará la delicada carne »de Licãon. ¡Hiciera el padre Jove »que todos perecierais fugitivos »corriendo á vuestro muro, y el alcance »siguiendo yo y en general estrago »matando gente hasta que al fin de Troya

»conquisten los Aqueos el alcázar!
»Ni el anchuroso rio á quien vosotros
»muchos toros habeis sacrificado,
»y dentro de sus negros remolinos
»vivos echais á veces los bridones,
»defenderos podrá por más que ostente
»su poder en las aguas espumosas;
»que áun por él protegidos, suerte dura
ȇ todos os espera hasta que hubiereis
»expiado la muerte de Patroclo,
»y el estrago terrible que en los Griegos
»hicisteis cuando yo no peleaba.»

Así decia; y la Deidad del rio, dentro del corazon en ira ardiendo, un arbitrio buscaba poderoso · para hacer que cesase en la peléa el furibundo Aquíles, y la ruina evitar de los Teucros. Y entretanto el hijo de Peleo, enarbolada la luenga pica, acometió valiente, deseando matarle, á Asteropeo, hijo de Pelegon. Nació su padre de la Deidad del Axio caudaloso y Peribea, de las varias hijas de Aquesaménes la mayor; que un tiempo de su belleza el Dios enamorado la sorprendió y en ella al valeroso Pelegon tuvo, y de él Asteropeo era nacido. El animoso Aquíles contra él marchó, pero el gallardo jóven del ancho rio en la ribera opuesta le esperó. Y fácilmente dos agudas lanzas blandia, y la Deidad del Janto le infundia valor: porque altamente airada estaba al ver cuantos mancebos

en sus aguas Aquíles destrozado habia sin piedad. Cuando ya cerca estuvieron los dos, así el primero Aquíles dijo al campeon de Troya:

«¿Quién eres y de dónde, tú que osado »conmigo quieres pelear? ¿No sabes »que nacieron de padres infelices »los que conmigo á batallar se atreven?»

Respondió Asteropeo: «¿Mi familia »á qué averiguar quieres y mi patria, »oh magnánimo Aquíles? He nacido »en la fértil Peonia, que de Troya »tan alejada está; de los Peonios »soy el caudillo que de luengas lanzas »están armados, y el onceno dia »es hoy que á Troya vine. Mi linaje »su orígen debe á la Deidad potente »del Axio caudaloso que derrama »sobre la tierra la corriente undosa »del agua más delgada y cristalina; »que enamorado el Dios de Peribea, »en ella tuvo á Pelegon mi padre. »Pero entremos en lid, valiente Aquíles.»

Así le dijo en arrogantes voces:
y el Aquivo, al oirle, el duro fresno
en el Pelio cortado levantaba
para lanzarle; mas el fuerte jóven,
que era ambidextro, con entrambas manos
á un mismo tiempo le tiró dos picas;
y con una en el medio del escudo
acertó á darle, pero al otro lado
no penetró la punta porque el oro
que Vulcano pusiera la detuvo.
En el brazo derecho la segunda
rasguñó levemente junto al codo

á Aguíles, y saltó la roja sangre; pero pasó de largo, y en la tierra se clavó á su pesar. Tiró la suya á Asteropeo Aquíles, deseando matarle; pero errado fué su golpe, aunque bien apuntó, y á la otra orilla del rio fué á parar, y allí clavada hondamente quedó. Desnudó luego el Aqueo la espada cortadora y arremetió furioso á su enemigo, que arrancar no podia de la tierra con la robusta mano el ponderoso fresno. Y hasta tres veces, arrancarle anhelando, tiró con mucha fuerza de él y le mimbreaba; pero tuvo que ceder. A la cuarta ya queria doblándole romperle, cuando Aquíles la vida con la espada de dos filos le quitó, en medio el vientre larga herida abriéndole, y en tierra las entrañas todas caveron, v cubrió su vista sombra oscura de muerte, y anheloso el ánima exhaló. Despues Aquíles, puesta en el pecho la robusta planta, le quitó la armadura, y con el triunfo orgulloso, le dijo en altas voces:

«Muere ya, fanfarron, para que veas »cuánto dificil era que vencieses »á los hijos de Jove, aunque á tu padr »haya enjendrado la Deidad de un rio. »Tu linaje decias que desciende »del Axio caudaloso; mas la gloria »tengo yo de que el mio al padre Jove »debe su origen. Me enjendró Peleo, »el Rey de los Mirmídones, que es hijo

»de Eaco, y éste al soberano Jove »el ser debió. Cuanto en poder excede »Júpiter á los rios que sus aguas »llevan al mar salado, en valentía »otro tanto de Júpiter los hijos »aventajan á aquellos que enjendrados »fueron por las Deidades que presiden ȇ los lagos y rios. Aquí tienes »uno muy anchuroso; mira ahora »si ya puede salvarte. Mas no es dado »pelear con el hijo de Saturno ȇ las Deidades que en poder y gloria pinseriores le son. Así, ni el fuerte »Aqueloó se atreve á compararse »con Júpiter, ni el grande y poderoso »Oceano de rápidas corrientes; »aunque todos los rios y los mares. »todas las fuentes, y los hondos pozos, »havan nacido de él; que el Oceano »teme tambien el rayo del gran Jove, »v el trueno que retumba fragoroso pen la bóveda cóncava del cielo.»

Así dijo, y su lanza del ribazo arrancó; y en la arena allí tendido el cadáver dejó de Asteropeo, que el rio con sus aguas cenagosas cubria alguna vez; y las anguilas á su paso gustaban, y los peces, la delicada carne. En tanto Aquíles el alcance seguia á los Peonios; que tímidos en fuga se pusieran por la orilla del rio, cuando vieron al que de todos era el más valiente en las sangrientas lides, por la mano y la espada del hijo de Peleo

vencido y muerto. Y aunque más huian, pasados fueron por su aguda lanza Tersíloco, y Midon, y Trasio, y Enio, y Mneso, y Astipilo, y Ofeléstes. Y áun estrago mayor en los Peonios hiciera Aquiles, sı ındignado el rio, y de un hombre tomando la figura, no así le hubiera hablado en altas voces saliendo de sus hondos remolinos:

«¡Aquíles! si en valor y fortaleza »mucho á los hombres todos aventajas »porque siempre te asisten las Deidades. »en impiedad tambien les sobrepujas. »Si el hijo de Saturno te ha otorgado »que con todos los Teucros hov acabes. »deja que de mi seno havan salido ȇ la llanura, y mátalos en tierra. »Porque va están mis cristalinas aguas »de cadáveres llenas, y no puedo, »con tantos muertos estrechado el cauce. »verter mis ondas en la mar inmensa; »que á todos los Troyanos das la muerte »sin dejar uno vivo. Mas va basta: »mi corriente abandona; que asombrado. »oh valiente caudillo de los Griegos, »me tienen tu valor y tu fiereza.»

Aquíles respondió: «Lo que tú mandas, »oh Escamandro, de Júpiter nacido, »haré yo; mas primero á los perjuros »Troyanos seguiré dando la muerte, »hasta que en su ciudad se encierren todos, »y con Héctor yo lidie, y con su lanza »él me atraviese el pecho, ó por la mia »he:ido él baje á la region oscura.»

Así decia, y parecido á un númen

acometió de nuevo á los Troyanos;
pero indignada la Deidad del rio,
así habló con Apolo: «¡Hijo de Jove!
»¿y de este modo los mandatos cumples
»del Padre omnipotente? ¿Has olvidado
»que hoy mismo cuidadoso te encargaba
»asistir á los Teucros, y prestarles
»tu poderoso auxilio todo el dia,
»hasta que el sol bajase al Oceano,
»y de la noche la tiniebla oscura
»con sus sombras las tierras ocultase?»

Miéntras hablaba el Janto, ya furioso saltaba Aquiles desde la alta orilla á la mitad del rio; pero al verle, airada la Deidad, hinchó sus aguas; y levantando en turbios remolinos sus rápidas corrientes, contra el héroe las dirigió furiosa. Y arrojando los cadáveres fuera numerosos de los Troyanos que matara Aquíles, y cual toro mugiendo, á los que vivos estaban todavía, en las profundas cavernas ocultó de su corriente. v así la vida les salvó. Las aguas á Aquíles rodearon cenagosas: y dando unidas en el ancho escudo. ni áun afirmar los piés sobre la arena podia ya. Con la robusta mano asió el héroe de un olmo corpulento de frondoso ramaje; y arrancada del árbol la raíz, trajo consigo todo el terreno, y la corriente fiera detuvo con las ramas. Y formando con el árbol un puente, del abismo saltó á la orilla, y por la gran llanura

făcil volaba con ligera planta, aunque azorado. La Deidad potente del rio, no cesó de perseguirle; y conmoviendo sus cerúleas ondas, sobre él saltó para que así dejase de seguir y matar á los Troyanos. Mas apénas el hijo de Peleo vió el torrente venir, saltó de un brinco todo el espacio que alcanzarse puede con un tiro de lanza, y tan ligero corria luégo por la gran llanura como el águila negra por el aire rápida vuela cuando va siguiendo á la banda de tiernos pajarillos; porque es la más valiente de las aves. y la más voladora. Así corria Aquiles, y sus armas sobre el pecho en ronco son temblaban; y del rio que le seguia, en hórrido tumulto levantando sus aguas espumosas, siempre iba huyendo en giro tortuoso. Cual suele el hortelano del oscuro pozo sacar el agua, y conducirla por estrechos canales á que riegue las plantas y legumbres de la huerta. y el escardillo en mano, los estorbos quita de las regueras, y corriendo por el declive en plácido murmullo el agua lleva en pos las piedrecillas que encuentra al paso, y siempre va delanto del que la guía; así, detras de Aquíles corriendo el rio, le alcanzaba siempre, por más que fuese en el correr ligero; que siempre las Deidades poderosas más que los hombres son. Y cuantas veces

queria el héroe á la corriente fiera esperar, para ver si las Deidades ya olvidado le habian, otras tantas las grandes olas del potente rio los hombros le azotaban. No pudiendo ya resistir, en saltos poderosos corrió hácia la ribera; mas del rio la tortuosa rápida corriente sus piernas de contínuo enflaquecia, y bajo de sus piés la firme arena en que á sentarlos iba le robaba. Cansado al fin el valeroso Aquiles de luchar con el rio, suspirando volvió la vista al anchuroso cielo, y así al supremo Júpiter decia:

«¡Padre Jove! ¡Y ninguno entre los Dioses ȇ este infeliz libertará del rio! »Salga yo de él, y mas que luégo muera. »Pero ninguno de los Dioses todos, »ni de las Diosas, tan culpable ha sido »como mi madre, que halagar queriendo »mi vanidad con falsas predicciones, »me decia que al pié de las murallas »moriria de Troya, aguda flecha »arrojándome Apolo. Más valdria »que á manos de Héctor perecido hubiese, »el más fuerte de todos los Troyanos: »que entónces un guerrero valeroso ȇ otro tambien valiente de la vida »y de las armas despojado hubiera. »Mas hoy de oscura muerte mi destino »dispuso que perezca, por las aguas »de un gran rio cercado; cual si fuese »tierno zagal que atravesar queriendo »el torrente espumoso, con las aguas

«del invierno acrecido, en ellas muere.» Así el héroe decia; y cuidadosos, de mortales tomando la figura, Neptuno y Pálas, y á su lado puestos, e asieron de la mano, y al oido hablándole, en su pecho confianza y valor infundieron. Y Neptuno el primero le dijo: «¡No ya temas »ni te acobardes, valeroso Aquíles! »Sabe que á tu socorro hemos venido. »aprobándolo Jove, yo y Minerva. »No es tu destino en la corriente brava »de este rio morir; de perseguirte »ya cesará. Mas el consejo escucha »que te damos los dos. En la pelea »no tu brazo descanse, hasta que dentro »los altos muros de Ilion encierres ȇ todos los Trovanos que salvarse »hayan logrado en pavorosa fuga. »Y cuando luégo de la vida hubieres ȇ Héctor privado, á las aquivas naves »tú retrocede; que los dos te damos »alta gloria alcanzar en este dia.»

Así dijo Neptuno, y con Minerva al terrazo volvió donde esperaban los otros inmortales. Animado Aquiles ya de los eternos Dioses con la promesa, á caminar seguro por el llano empezó que ya cubierto estaba con el agua que del rio derramó la Deidad; y por encima iban flotantes las brillantes armas de los Troyanos que en la lid murieran, y tambien sus cadáveres. Aquiles ligero por el agua iba saltando,

ni ya le detenia la corriente; porque Minerva poderoso brío infundiera en su pecho. El Escamandro furibundo tambien le perseguia; y más y más airado con el Griego, hinchaba su torrente. Y la cabeza alzando, al Símois en horrendas voces en su auxilio llamaba, y le decia:

«:Hermano mio! la corriente undosa »reunamos los dos, y de este fiero »hijo de Acava la indomable fuerza »nuestro poder enfrene. Si tardamos, »pronto su diestra arruinará los muros »de la ciudad de Príamo, v los Teucros »no le resistirán en la pelea. »De ellos te compadece; tu corriente »de las fuentes aumenta con las aguas: »engruesa los arroyos que en el seno, »recibes en tu curso; ingentes olas »levanta hinchadas, y en estruendo horrible »piedras arranca y troncos, por si puede »unida nuestra fuerza ese guerrero »tan feroz detener, que así orgulloso »de todos triunfa y á los mismos Dioses »igualarse pretende en sus hazañas. »Mas de la muerte espero que este dia »no le libertarán, ni su gran fuerza, »ni su hermosura, ni sus ricas armas: »que en lo más hondo de mi cauce ocultas »quedarán, sepultadas en el cieno. »Y á él mismo cubriré con mis arenas »mucho cascajo derramando en torno, »y ni sus huesos recoger los Dánaos »podrán cuando los busquen. Tan enorme »cantidad yo de guijo, arena y cieno

»sobre él derramaré; y allí el sepulcro »labrado le será, sin que le sea »necesaria otra tumba cuando píos »inhumarle quisieren los Aqueos.»

Así el rio decia; y contra Aquíles arremetió furioso, levantando ingentes y espumosos remolinos; y con la sangre turbio, murmuraba entre tantos cadáveres corriendo. Y levantadas las purpúreas ondas del anchuroso rio y detenidas, va á derribar al suelo comenzaban al hijo de Peleo; pero Juno, temiendo que el torrente arrebatado del caudaloso rio le arrastrase. espantada gritó, y así al terrible Vulcano dijo en cariñosas voces:

«¡Sus, hijo mio! la batalla empieza, »y en el Janto hallarás impetuoso »digno rival. A combatir camina, »v muéstrale tu llama abrasadora: »que vo despues en ráfaga violenta »haré que desde el mar soplen airados el Zéfiro y el Noto, y que propaguen »el fuego destructor, y éste las armas y las cabezas de los Teucros queme. »En tanto tú del rio en las orillas »los árboles abrasa, y en terrible »fuego arde su corriente; y no ablandarte »dejes con sus razones lisonieras, »ni su cólera temas y amenazas, »ni suspendas tu furia; pero cuando »oigas que grito en clamorosas voces, »apaga entónces el ardiente fuego.»

Dijo la Diosa, y arrojó Vulcano

inmensa llama que la gran llanura

toda encendió primero, y numerosos cadáveres quemó de los Troyanos que á las manos de Aquíles perecieran. Y desecada la llanura toda. volvió del rio el agua cristalina à correr en su cauce. Como suelen los Nordestes de otoño los barbechos prontamente secar que los contínuos aguaceros habian inundado. y el labrador se alegra; así la llama, la llanura secando, de los Teucros abrasó los cadáveres, y al rio Vulcano dirigió el impetuoso resplandeciente fuego, y se quemaron los olmos, y los sauces, y los mirtos, y la grama, y el loto, y el cipero, que en abundancia mucha las orillas del caudaloso rio coronaban. Y los peces y anguilas en sus cuevas à este lado y aquel de la corriente saltaban, perseguidas por el soplo sin cesar de Vulcano, y hasta el rio ardió todo, y humilde así decia: «¡Oh Vulcano! ninguno de los Dioses »igualarte pudiera, ni yo mismo »combatiria con tu ardiente llama. »De perseguirme cesa; arroje Aquíles »hoy mismo, si te place, á los Troyanos »de su ciudad. ¿Qué fruto yo sacara »de seguir combatiendo, y á los hombres »de proteger ahora?» Así decia ardiendo en fuego el rio, y su corriente

hervía á borbotones. Como dentro de la caldera el agua en espumosos hervores cuece, por la ardiente llama herida siempre, y la sabrosa carne fácil ablanda de cebado puerco, y de todos los puntos se levantan hinchados borbollones, y debajo arde la árida leña; así espumosa ardia en fuego la corriente inmensa del anchuroso rio, ni podia adelante pasar; que allí parada se exhalaba en vapor, á la violencia resistir no pudiendo de Vulcano. Y volviéndose á Juno, en dolorido acento suplicaba y la decia:

«¡Juno! ¿Por qué á mí solo, entre los Dioses »que á los Teucros amparan, la corriente »tu hijo evapora en ardoroso fuego? »¿Soy acaso á tus ojos más culpable »yo que todos los otros? Si lo mandas, »yo en esta lucha cederé; que cese »tu hijo tambien. Con firme juramento »te prometo además que á los Troyanos »no ya defenderé, ni áun aquel dia »en que encendidas las voraces llamas »por mano de los hijos de la Grecia »arda su gran ciudad.» Apénas Juno esto escuchó, cuando á Vulcano dijo:

«¡No más, Vulcano! Tu furor reprime; »no es justo que en favor de los mortales ȇ un Dios, que es inmortal, atormentemos.»

Así dijo; y la llama abrasadora el Dios apagó pronto, y la corriente del rio por el cauce acostumbrado volvió á correr. El Janto poderoso así vencido, en la terrible lucha uno y otro cesaron, porque Juno reprimió su furor, aunque irritada.

Pero espantosa lid entre los Dioses, que en dos parcialidades divididos unos á los Troyanos defendian y otros á los Aqueos, desde entónces se comenzó. Llegaron á las manos unos con otros con inmenso ruido. bramó asustada la anchurosa tierra. v en penetrante voz cual si llamase la trompeta marcial á la batalla el vasto cielo resonó. Sentado en el Olimpo Jove, ovó el estruendo: y alegre el corazon, dulce reia cuando vió que los Dioses á embestirse marchaban todos. Ni por largo tiempo uno de otro estuvieron alejados los combatientes; que el primero Marte acometió á Minerva, la terrible pica blandiendo, que por él lanzada los más gruesos escudos atraviesa: y así decia en iracundas voces:

«¿Por qué otra vez cual importuna mosea »empeñas á los Dioses en combates, »atrevida Deidad? ¿A tanto llega »tu orgulloso furor? ¿Has olvidado »que otro dia tambien á Dïomédes »con tu voz animaste á que me hiriera; »y la potente lanza del Aquivo »empuñando tú misma, en derechura »hácia mí la arrojaste, y ancha herida »me hizo el agudo hierro? Pues ahora »pagarás el agravio que me hiciste.»

Así Marte decia; y la afilada pica arrojando, poderoso golpe dió en la égida espantable, que ni el rayo de Jove romperia. Mas la Diosa
dió atrás algunos pasos, y una piedra
del suelo alzó con la robusta mano,
piedra que los antiguos para linde
pusieran del terreno, puntiaguda,
negra y pesada, y en el cuello á Marte
hirió con ella. De vigor privado
cayó en la arena el Dios, y con su cuerpo
siete enteras yugadas ocupaba.
Manchó el polvo su hermosa cabellera,
y en derredor las armas resonaron;
y riyendo Minerva, y con el triunfo
que sobre él alcanzara envanecida,
así le dijo en arrogantes voces:

«¡Necio! ¿será posible, ya que intentas »conmigo pelear, que ni aun ahora »hayas llegado á conocer tú mismo »cuánto yo soy más fuerte? Así castiga »tu madre Juno la inconstancia tuya; »y altamente enojada, nuevos males ȇun te hará padecer porque á los Griegos »abandonaste, y veleidoso ahora »proteges á los pérfidos Troyanos.»

Dijo la Diosa, y los brillantes ojos á otro lado volvió. La tierna Vénus, asiendo á Marte de la mano, quiso levantarle de tierra; y anheloso él frecuentes suspiros exhalaba, y apénas recobrar pudo el sentido. Pero lo advirtió Juno, é iracunda dijo en voces aladas á Minerva:

«¡Oh rabioso dolor! Hija de Jove, »ya ves cómo impudente y atrevida »Vénus sacar al furibundo Marte »intenta de la lid, atravesando »por medio de las haces presurosa; »tú la persigue.» Apénas el mandato oyó la Diosa, en rápida carrera, alegre el corazon, por la llanura siguió el alcance á la afligida Vénus. Y arremetiendo fiera, una puñada la dió en el pecho con la fuerte mano; y sin poder valerse y aturdida cayó Vénus al suelo, y en la arena ella y Marte yacian. Y orgullosa — Minerva dijo en arrogantes voces:

«Si las Deidades todas que á los Teucros »favorecen yacieran derribadas »sobre la arena así cuando á las tropas »aquivas acometen, y si fueran »tan valientes y osadas como Vénus »cuando ha venido á socorrer á Marte »y hacerme frente quiso, ya hace dias »que arruinada llion por nuestra mano, »hubiéramos la guerra fenecido.»

Al oir á Minerva sonriyóse la Diosa Juno; y la Deidad potente que la tierra circunda con sus aguas, así despues al rubicundo Apolo desafiaba á singular pelea:

«¡Febo! ¿Por qué nosotros alejados »así estamos ahora? No el combate »conviene diferir, cuando los otros »han comenzado la batalla. Mengua »sería que nosotros al Olimpo »volviésemos, de Jove á la morada, »sin haber combatido. Tú el primero »acomete, pues eres en los años »mucho menor que yo; ni decoroso »fuera que yo empezase la batalla msiendo de más edad, y en experiencia pexcediéndote mucho. Pero dime, »necio! ¿Cómo, tan falto de sentido, »la razon te abandona? ¿No te acuerdas wya de los males que nosotros solos pentre los Dioses tolerado habemos »en torno de Ilion, cuando, por Jove »de la eterna mansion de las Deidades »arrojados, al duro Laomedonte »estuvimos los dos sirviendo un año »por soldada mezquina y como dueño Ȏl nos mandaba? El anchuroso muro »yo edifiqué de la ciudad en torno, »para que siempre inexpugnable fuera; »y tú, entre tanto, Febo, apacentabas »sus ovejas y bueyes en los valles »y los montes del Ida y en las selvas. »Y cuando ya las deseadas horas »de nuestro ajuste el término trajeron, »Läomedonte injusto los salarios síntegros nos negó, y con amenazas »nos despidió de su servicio. Fiero ȇ tí te amenazaba que las manos »atándote y los piés te venderia »por esclavo en las islas más remotas. »y aseguraba que con duro bronce ȇ los dos cortaria las oreias: »y nosotros, su cólera temiendo, »pronto volvimos al celeste alcázar »airado el corazon, v muy ceñudos »porque el Rey el salario prometido »no nos pagara. ¿Y á su gente ahora »tú favoreces? ¿Y asociar rehusas »al nuestro tu poder, para que mueran men comun exterminio doloroso

Томо и.

»los pérfidos Troyanos, y sus hijos, »y sus caras esposas?» A Neptuao dijo cortés el Flechador Apolo:

«Con razon, oh Neptuno, tú dirias »que cabal yo mi juicio no conservo, »si en batalla contigo entrase ahora »por causa de los míseros mortales, »que á las hojas de un árbol parecidos, »ora florecen en verdor lozano »y de los frutos de la tierra comen, »ora exánimes caen. La pelea »dejemos, pues, y que combatan ellos.»

Así diciendo, le volvió la espalda, porque temia, reverente y pío, con el hermano de su padre Jove á las manos llegar. Pero su hermana, la Deidad de los bosques poderosa y las fieras, Dïana, en insultantes voces le reprendió su cobardía.

«¡Huyes (le dijo) Flechador Apolo,
»y libre el campo dejas á Neptuno,
»y la gloria le das del vencimiento!
»¡Ah, tímido rapaz! ¿para qué al hombro
»llevas inútil arco? Mis oidos
»no te vuelvan á oir en el alcázar
»paterno gloriarte, como sueles
»hacerlo en el convite de los Dioses,
»de que tú cuerpo á cuerpo con Neptuno
»no temes combatir.» Así decia
la Diosa, mas Apolo á responderia
no se paró. Y al escucharla Juno
altamente indignada, así la dijo
en injuriosas arrogantes voces:

«¿Cómo, insolente y de pudor desnuda, »te atreves á esperarme? A mi pujanza presistir imposible te sería,
por mas que el arco lleves y que Jove
por mas que el arco lleves y que Jove
por mas que el arco lleves y que Jove
por mas que el arco lleves y que Jove
por de ellas mates con aguda flecha
por la que te agradare. Más seguro
por la fleras en los montes
por á las ciervas del campo, que atrevida
por Deidades lidiar más poderosas.
pero si hacer la prueba ya quisieres
por mi valor, combate, y verás pronto,
por que te atreves á lidiar conmigo,
pouánto en poder y fuerza te aventajo.»

Dijo; y por las muñecas á Diana ambas manos asiendo con su izquierda, y la aljaba y el arco de los hombros con la diestra quitándola, en la cara, riyéndose, la heria con el arco; y á un lado y otro la affigida Diosa volviéndose, los golpes evitaba, y en el polvo cayeron las saetas.

Y derramando lágrimas Diana, huyó al Olimpo como en raudo vuelo huye á esconderse en la excavada peña la tímida paloma á quien persigue el milano rapaz, y allí se salva; que no estaba dispuesto por el Hado que la alcanzase. Así la triste Diosa huyó al Olimpo, abandonando flechas, arco y aljaba. Y á Latona luego dijo el sagaz Mercurio: «Yo contigo »no ya combatiré, que peligroso »fuera lidiar con hembras que del lecho »participan de Jove. Así, ya puedes »entre los Dioses gloriarte ufana »de que á fuerza en la lid tú me venciste.»

Y ya entónces Latona recogia arcos, flechas y aljaba, que en el polvo arrojadas yacian, y con ellas voló al Olimpo á la mansion de Jove. Y allí encontró á Diana, que de Juno huyendo ya subiera al ancho cielo; y sentada del padre en las rodiflas, lágrimas ardorosas derramaba y en derredor el velo trasparente temblaba de su rostro. El padre Jove la estrechaba en sus brazos, y riyendo, en voces cariñosas la decia:

«¿Cuál de los moradores del Olimpo wasí te maltrató sin justa causa, wcomo si tú á presencia de los Dioses whorrendo crimen cometido hubieses?»

Y así la Diosa, cuya sien ceñida
está de eterna luz y que las fieras
en la caza persigue clamorosa,
á Jove respondió: «La blanca Juno,
»tu augusta esposa, oh padre, maltratado
»me ha de este modo; porque nacen de ella
»la discordia y la guerra en que los Dioses
»divididos están.» Pláticas tales
entre Jove pasaron y Dïana.

En tanto Febo en el excelso muro
entrara de llïon, porque temia
no acaso entónces las falanges griegas,
antes del tiempo que la Parca dura
prefijado tenía, le asaltaran.
Y las otras Deidades al Olimpo
ya volvieron tambien, mustias las unas,
y las otras alegres por el triunfo,
y al lado se asentaron de su padre.
Y Aquíles la derrota proseguia

de los Teucros, los hombres y caballos matando sin cesar. Como, incendiada populosa ciudad, el humo sube á la region del éter, y el incendio la cólera propaga de los Dioses, y afligidos los tristes habitantes todos trabajan, y el ardiente fuego pobres á muchos deja; tan furioso Aquíles á los Teucros perseguia lienando á todos de pavor, y á muchos dando la muerte en general estrago.

Y triste el Rey, desde la excelsa torre viendo cómo de Aquíles perseguidos huian los Troyanos sin que nadie osara resistirle, dolorosos suspiros daba. Y diligente á tierra de la torre bajando, por el muro iba diciendo en agitadas voces á los fuertes guerreros que cuidaban de abrir y de cerrar las altas puertas:

«Abrid las puertas todas, y seguras »tenedlas con la mano hasta que hubieren »entrado las escuadras que corriendo »vienen á la ciudad; pues ya de cerca »Aquíles las persigue, y muchos males »presagia el corazon. Cuando ya hubieren »todas pasado el anchuroso muro »y á respirar empiecen, los portones »cerrad de nuevo, y con las firmes barras »aseguradlos; porque mucho temo »que ese varon, para mi mal nacido, »furioso ahora en la ciudad penetre.»

Así el anciano dijo; y los mancebos los enormes cerrojos apartando las puertas franqueaban, que ya abiertas aurora de salud fueron a todos.

Despues Febo saltó fuera del muro para librar de su total ruma al troyano escuadron que en derechura hácia su capital y alta muralla, oprimido de sed, de polvo lleno, huia apresurado. Y furibundo Aquíles sin cesar los perseguia con su lanza, y de rabia poseido tenía siempre el corazon, y mucho el amor de la gloria le aguijaba.

Y de las altas puertas y del muro de Troya en aquel dia los Aquivos dueños se hicieran, si cuidoso Febo á hacer á Aquíles frente no animara al valiente Agenor. Era nacido de Antenor este jóven, y estimado por uno de los fuertes capitanes de los Troyanos; pero más pujanza entónces en su pecho infundió Apolo. Y para libertarle de la muerte. el mismo Dios se colocó á su lado detrás de una alta encina, y encubierto con mucha y parda niebla. Cuando el jóven á Aquíles vió venir, paróse; y triste, alli parado, en su ánimo dudaba lo que hacer deberia. Y arrancando hondos suspiros del doliente pecho, así en secretas voces se decia:

«¡Triste de mí! si del valiente Aquíles

»por el mismo paraje que los otros

»huyendo vienen escapase ahora,

»vivo aun así cogiéndome, la muerte

Ȏl me dará sin resistencia mia.

»Pero si dejo que al tropel confuso

»de los demas persiga, y entre tanto »en rápida carrera á la llanura »retorno de Ilïon hasta que llegue ȇ los bosques del Ida y ocultarme »puedo entre la maleza, por la noche, »cuando va del sudor limpio estuviere »en el rio lavándome, volviera »sin daño á mi morada. Mas ¿qué digo? »Acaso entónces, si vagar me viese »léjos de la ciudad por la llanura, »tras mí corriendo en presurosos pasos. »con sus ligeros piés me alcanzaria; »v cogido, posible no me fuera »de la muerte librarme; que de todos »los hombres es Aquíles el más fuerte. »Mas si ahora al encuentro yo le salgo »al pié de la muralla... Vulnerable »es su cuerpo tambien por el acero; »tiene una sola vida, y segun dice »la fama de él, para morir nacido wes como los demas; y si nos vence, ses porque Jove su favor le presta.»

Así Agenor decia; y al Aquivo
volviendo el rostro, le esperó; y su fuerte
corazon en secreto le animaba
á comenzar la desigual pelea.
Como del cazador sale al encuentro
desde el espeso matorral el tigre,
luego que de los perros el ladrido
llegó á escuchar, y ni cobarde teme
dentro del corazon, ni se retira;
y aunque de cerca el cazador herirle,
ó de léjos, consiga ántes que llegue,
atravesada ya por el acero
la valerosa fiera, no abandona

el desigual combate hasta que coge al cazador con su terrible garra, ó moribunda cae; así el ardido Agenor á la fuga no queria tímido abandonarse, hasta que hubiese de Aquíles el valor y fortaleza por sí mismo probado. Del escudo cubierto, pues, y la robusta lanza contra Aquíles blandiendo, le decia:

«Sin duda ahora, esclarecido Aquiles, »la ciudad de los Teucros valerosos »arruinar esperabas. ¡Necio! muchos »trabajos todavía los Aquivos ȇntes padecerán. Su alta muralla »muchos fuertes guerreros aún encierra »que por nuestras esposas, nuestros hijos »y nuestros padres peleando, á Troya »defenderemos; y aunque tan valiente Ȏ intrépido adalid hayas nacido, »aquí hallarás la muerte.» Dijo el Teucro; y la afilada pica con la mano vibró robusta. Y acertando el golpe, por debajo le dió de la rodilla en una pierna; y en estruendo ronco la greva resonando, el duro hierro del estaño saltó recien bruñido sin penetrar adentro: lo impedia la sólida armadura fabricada por la Deidad. Acometió segundo Aquíles á Agenor; pero la vida Febo no permitió que le quitara; y arrebatando al jóven por los aires, de niebla oscura le cubrió, y sin daño le sacó del combate y en los muros facilitó que de llïon entrara.

Despues el Dios al hijo de Peleo de la hueste alejó con un engaño; pues de Agenor tomada la figura fingió que huia, y el ligero Aquíles siguió el alcance en rápida carrera; pero de él alejado corto trecho corria el Flechador, y solamente iba delante de él lo que bastaba para que el héroe en ilusion funesta alcanzarle por piés siempre esperase. Miéntras á Febo Aquíles perseguia por la pradera que la márgen ciñe del caudaloso rio, en pavorosa fuga y tropel confuso los Troyanos alegres mucho á su ciudad volvian y de los fugitivos se llenaba la ancha capacidad del vasto muro. Fuera de la ciudad y su recinto no osaban esperarse el uno al otro y saber quién la vida con la fuga salvado habia y quién en la batalla hubiese perecido, y muy dichoso cada cual se creia con entrarse en la ciudad por la primera puerta 4 que sus piés con vida le llevaran.

## LIBRO VIGÉSIMOSEGUNDO.

Como tímidos ciervos los Troyanos dentro de su ciudad ya guarecidos, el sudor refrescaban, á las torres arrimados y almenas, y bebian para apagar la sed; y los Aqueos, el escudo embrazado, ya llegaban á vista de los muros. Solamente fuera de Troya, hácia la puerta Escea, Héctor quedó; porque la dura Parca, enal si tuviera con pesados grillos sujetos ambos piés, allí parado le detenia. Y entre tanto Apolo así habló con el hijo de Peleo:

«¡Miserable mortal! ¿Por qué persigues men incesante rápida carrera má un inmortal, á un Dios? ¿No has conocido mque soy una Deidad? Y si lo sabes, m¿cómo tan furibundo y denodado mte obstinas en seguirme? ¿No te curas mde los Troyanos ya, despues que á todos mpusiste en fuga? Sabe que en seguro mestán dentro llion, y que engañado \*te extraviaste. De seguirme deja, \*y matarme no esperes, que nacido \*no fuí para morir.\* Al escucharle, altamente indignado el fuerte Aquíles, así le dijo en iracundas voces:

«¡Apolo, que de todas las Deidades
»has sido para mí la más funesta!
»con ruin falsía completar el alto
»triunfo no me dejaste, desde el muro
»trayéndome hácia aquí. Si así no fuese,
»otros muchos Troyanos todavía
»mordido el polvo al espirar hubieran
ȇntes de entrar en llion. Ahora
»tú de la mayor gloria me privaste,
»y has salvado á los Teucros sin peligro,
»porque sabías que tomar venganza
»de tí no puedo yo. Si ya pudiera,
»caro el engaño tú me pagarias.»

Así dijo, y á Troya furibundo y de arrogancia lleno caminaba con presurosos pasos. Como suele el ligero bridon que en la carrera al premio aspira, y por la gran llanura fácil arrastra el ponderoso carro, el galope tender; así moviá rápido Aquíles su ligera planta.

Como el astro que nace en el otoño y el perro de Orion llaman los hombres brilla entre las estrellas, con sus rayos á las demas en claridad venciendo, en la profunda noche; y aunque sea tan reluciente y bello, infausto anuncia y acarrea á los míseros mortales dolencias peligrosas; tal brillaba sobre el pecho de Aquíles la armadura

de luciente metal miéntras corria.
Y Príamo el primero con sus ojos le vió venir; y suspirando triste,
y las manos alzadas, la cabeza
se heria venerable. Y arrancando
hondos gemidos del doliente pecho,
á Héctor en altas voces suplicaba
que fuera de los muros no quedase.
Y al ver que el héroe ante la puerta Escea
parado estaba, y combatir queria
con el temido Aquiles, el anciano,
ambas manos tendiéndole afligido,
así decia en lastimeras voces:

«¡Héctor, hijo adorado! no tú solo, »v sin tener quien te defienda, esperes ȇ ese adalid. Contempla que vencido »serás por él, v dolorosa muerte »pronto hallarás; porque valiente mucho »es más que tú. ¡Cruel! Si las Deidades »tanto le aborrecieran, como odioso »es para mí, los perros y los buitres »pronto devorarian su cadáver. »y de mi triste corazon huvera »el inmenso dolor que le devora. »El de muchos mis hijos y valientes »huérfano me ha dejado, á unos la vida »quitando y á otros por cautivos »en las islas vendiendo más remotas. »Y ahora que los Teucros en los muros »se encerraron, mis ojos no descubren »otros dos hijos mios, Polidoro »y Licäon. Y me nacieron ambos »de Laotoe, que vence en hermosura ȇ las mujeres todas. Si en las naves vivos están los dos, con oro v bronce

»yo los rescataré; porque en mi alcázar »hay mucha parte aún de los joyeles »que al hacerla mi esposa dió á Laotoe »su anciano padre, el poderoso Altéas. »Pero si ya murieron y del orco »están en la region, muy dolorosa »su pérdida será para la madre »y para mí tambien, porque les dimos »ambos el ser; pero menor el duelo »será de los demas que si murieses ȇ manos tú de Aquíles. ¡Hijo mio! sentra va en la ciudad para que seas »el salvador, como lo fuiste siempre, »de todos los Troyanos y Troyanas; »y no quieras al hijo de Peleo »el alto honor de que te venza darle, y de que herido por su lanza pierdas »la dulce vida. Compadece tierno ȇ este padre infeliz, que en su desgracia »v en prolongada senectud conserva »su razon todavía. Mas, llegado »ya al confin de la vida, el padre Jove »en adversa fortuna dolorosa »me acabará despues que por mis ojos »grandes y muchas desventuras vea: »muertos mis hijos con agudo hierro, ȇ esclavitud mis hijas reducidas, \*arrastradas mis nueras por las manos »de los fieros Aquivos, de las torres »arrojados mis nietos, mis nupciales »tálamos profanados, y asolada »esta ciudad en general ruïna. »Y cuando alguno, con agudo estoque »hiriéndome de cerca ó desde léios »tirándome su lanza, de la vida

»el último me prive, en los umbrales »de mi palacio los voraces perros »que vo criara, de mi misma mesa »dándoles la comida porque fuesen »fieles custodios de mi régio alcázar, »arrastrarán el mísero cadáver; »v atormentados por la sed rabiosa »beberán de mi sangre, y entre ruinas »dormirán en el pórtico abrasado. »Al jóven que animoso combatiendo »murió en batalla, de laurel le sirve »que todos vean la gloriosa herida »que recibió en el pecho, y si quedare »en el campo desnudo, decorosa »su misma desnudez es todavía. »Pero si á manos el anciano muere »del enemigo, y su cabeza arrastran »de venerables canas ya cubierta »v su barba tambien encanecida »por la arena los perros, y el cadáver »queda sin vestiduras é insepulto; »esta la mayor es de las desgracias »que la cólera suele de los Dioses »enviar á los míseros mortales.»

Así el anciano en su dolor le dijo, y los albos cabellos se arrancaba de la cabeza con entrambas manos; mas no del hijo el alma endurecida pudo vencer. La cariñosa madre á otra parte del muro lamentaba, la venerable faz bañada en lloro, de Héctor la triste suerte; y desnudando y mostrándole el pecho, y abundantes lágrimas derramando, le decia:

«¡Héctor, hijo del alma! Si etro tiempo

»vo este pecho te dí con que acallaba »tus infantiles lloros, la memoria »de tu niñez recuerda, y compadece ȇ esta madre infeliz. ¡Hijo adorado! pentra va en la muralla, y desde dentro valeia á ese enemigo; ni tú solo »con él batallar quieras, ni te ciegue »tu extremado valor. Si te matara. »ni vo que te parí, tierno pimpollo, »el consuelo tendria de llorarte »sobre el fúnebre lecho reclinada. »ni la esposa que un dia de su mano »v las muchas alhaias v riquezas »dueño te hizo feliz; porque los perros »en medio los bajeles enemigos. »de nuestra vista léjos, tu cadáver »destrozarán.» En lágrimas deshechos. así los dos ancianos en dolientes voces al hijo enternecer querian: pero de Héctor el ánimo ostinado no pudieron vencer, y valeroso á Aquiles esperó que se acercaba.

Como el fiero dragon que de venenos se alimentó mortales firme espera al hombre que le sigue, y no se oculta en su guarida; que en ardiente saña enfurecido está, y á todas partes vuelve y revuelve los terribles ojos, y enroscado, en la boca de la cueva la acometida aguarda, así el Troyano, de valor revestido y ardimiento, no ya retrocedia aunque acercarse vió al corpulento Aquíles. Y arrimado á la alta torre el reluciente escudo y en ira ardiendo el generoso pecho,

á su valiente corazon decia:

«¡Ay de mí! Si en las puertas y en los muros mentrara vo. de todos el primero »Polidamante en injuriosas voces »me insultaria. Cual varon prudente, »que á la ciudad las tropas retirase »me aconsejó en la noche malhadada »que el valeroso Aquíles en la liza »se presentó de nuevo, y yo no quise »su consejo seguir; y más valiera. »Ahora ya que tantos campeones »por la funesta pertinacia mia »han perecido, á los Troyanos temo »y á las Troyanas, y que algun cobarde ndiga hablando de mí: Perdió la hueste »Héctor, fiado en su pujanza y brio. »Así dirán; pero mejor me fuera »habiendo valeroso peleado »matar á Aquíles y en alegre triunfo »volver á Troya, ó por la patria mia »con gloria perecer muerto á sus manos. »Mas si ahora, el escudo deponiendo »y el morrion y á la pared la pica »arrimada dejando, del valiente »Aquíles al encuentro yo saliera, »y entregar prometiese á los Atridas ȇ Elena y sus alhajas cuantas trujo ȇ Troya Páris en las hondas naves. »ya que esta fué la causa de la guerra: y además repartir entre los Dánaos »la mitad de las joyas y tesoros »que encierra la ciudad; y juramento »fiel tomase despues á los Troyanos »de que ninguna parte ocultarian. My que con fiel balanza en dos mitades

wcuantas riquezas la ciudad contiene wdividirian... Pero, ¿cómo el alma wcon vanas ilusiones se deslumbra? wlria yo, é inexorable Aquíles wno de mi suerte compasion tendria, wy ménos respetara mi persona; wque si una vez las armas yo dejase, wviéndome él desarmado, sin defensa wcomo á débil mujer me mataria. No es tiempo ya de entretener á Aquíles wcon antiguas consejas, como suelen wsolazarse doncellas y mancebos: wdoncellas y mancebos... Sí, más vale wla batalla empezar. Veamos pronto wá quién concede la victoria Jove.»

Estas tristes ideas agitaba Héctor allí parado; mas Aquíles va cerca de él llegaba, semejante al númen de la guerra impetuoso. Y la terrible lanza con la mano blandiendo poderosa, entorno al pecho brillaba la armadura como suele brillar el resplandor de ardiente llama, ó del sol cuando nace. Apénas Héctor le vió acercarse, de sus miembros todos se apoderó el temblor, y á que llegara no se atrevió a esperar; y á la llanura, á la espalda dejándose la puerta, huyó veloz; y en seguimiento suyo corrió tambien Aquíles, confiado · en sus ligeros piés. Como en el monte el gavilan, que de las aves todas es la más voladora, en raudo vuelo va siguiendo á la tímida paloma que en tortuosos giros asustada

revolando huye de él, y desde cerca siempre la sigue, sin cesar graznando, y á veces acomete, y alcanzarla mucho desea; así el fogoso Aquíles á Héctor iba siguiendo, que azorado bajo los muros de llion huia ágil moviendo la ligera planta.

Por el camino real baio del muro v al pié de la colina de silvestres higueras coronada, y de la torre de la vigía, en rápida carrera á Héctor Aquíles persiguió hasta el sitio do nace el Janto caudaloso y brotan dos cristalinas fuentes. Es el agua que arroja la primera muy caliente, y en derredor del manantial se forma un humo tan espeso cual si fuera de fuego abrasador; y áun en verano sale de la segunda agua tan fria como el granizo, como el agua helada, como la misma nieve. Construidos cerca de ellas habia lavaderos magnificos de piedra, en que lavaban sus hermosos vestidos las mujeres de los Troyanos y sus bellas hijas, en el tiempo de paz ántes que á Troya los Griegos aportaran. De las fuentes cerca pasaron, pues, los dos rivales. huyendo el uno y el alcance el otro siguiéndole veloz. Era valiente el que huia delante; pero el otro que le seguia en presurosos pasos, era mucho más fuerte: y ser el premio del vencedor debia, no una vaca, ó una piel de novillo, cual se ofrece

á aquellos que à correr se desafian, sino la vida de Héctor. Cuan veloces al celebrarse funerales juegos los briosos caballos que á la gloria del vencimiento aspiran de la meta corren alrededor, y los volubles carros arrastran rápidos, y en premio un trípode se ofrece, ó una esclava; tan ligeros entónces y animosos ambos corrian en perpétuo giro en torno á la ciudad, y por tres veces dieron la vuelta entera. Las Deidades todas desde el Olimpo los miraban, y el padre de los hombres y los Dioses rompió al fin el silencio y las decia:

«¡Oh dolor! con mis ojos estoy viendo
»en derredor del muro perseguido
ȇ un mortal que me es caro. Compadece
ȇ Héctor mi corazon; porque en las cumbres
»del lda muchas veces me ha ofrecido
»víctimas numerosas, y otras veces
»en el alcázar de llïon; y ahora
»con sus veloces piés en torno al muro
»de la ciudad de Príamo en su alcance
»corre el ligero Aquíles. Mas decida
»vuestra equidad, oh Dioses, si debemos
»de la muerte librarle, ó si á las manos
»permitiremos, aunque justo él sea,
»que hoy acabe del hijo de Peleo.»

Minerva respondió: «¿Qué has pronunciado, 
poh padre Jove, oh tú que el rayo ardiente 
poibras desde las nubes? ¿De la triste 
pomuerte librar quisieras todavía 
pa un mortal que el Destino ha condenado 
phace tiempo a morir? Hazlo en buen hora;

»pero no esperes que á los otros Dioses
»grato nos sea.» El Padre omnipotente
à Pálas respondió: «¡Triforme Diosa!
»¡hija adorada! Sin temor respira,
»y cúmplase la voluntad del Hado.
»Padre yo soy benigno; hacer ya puedes
»lo que te inspire el corazon; acaba
»la obra que comenzaste.» Así á Minerva,
que ya impaciente deseaba mucho
favorecer á Aquíles, aguijaba
el padre de los hombres y los Dioses;
y ella desde las cumbres del Olimpo
bajó á la tierra en vuelo vagaroso.

A Héctor en tanto sin cesar seguia y fatigaba Aquíles. Como el perro que por el monte busca al cervatillo que lanzó de la cama le persigue por cuestas y barrancos, y aunque logre el tímido animal por algun tiempo ocultarse escondido entre las matas siempre le sigue el perro hasta que llega adonde oculto está: no de otro modo. sin perderle de vista, perseguia Aquiles al Troyano. Cuantas veces este queria á las dardanias puertas y torres acogerse, por si acaso desde el muro su gente le libraba á Aquíles alejando con sus flechas: otras tantas el Griego á la llanura volver le hacía entre los altos muros y él interpuesto, y rápido volaba siempre á vista de Troya. Como en sueños. ni el que persigue al enemigo puede alcanzarle jamás, ni huir tampoco el que delante corre; así, ni Aquíles

con sus ligeros piés à Héctor podia alcanzar, ni el Troyano con la fuga librarse del Aquivo. ¿Y cómo hubiera tan largo tiempo aquel la negra muerte entónces evitado, si al encuentro por la postrera vez el Dios Apolo no le hubiera salido, y acercada á él la Deidad, no hubiese á sus rodillas nuevo vigor y ligereza dado?

Miéntras que así corrían, cuando cerca pasaban de los griegos escuadrones, con su cabeza cuidadoso Aquíles señal hacía á las escuadras todas de que no se moviesen, ni dejaba que sus agudas flechas disparasen á Héctor; no acaso le quitara alguno la gloria de vencerle si de léjos le hería con su lanza, y él llegase segundo ya. Cuando á la fuente fria la cuarta vez llegaron, en el cielo el padre Jove la balanza de oro extendió al aire, y las fatales suertes de los dos puso, y la que más pesada fuese debia en prolongado sueño de muerte sepultar al desgraciado.

Y en alto levantándola, y las pesas equilibrado habiendo, hasta el abismo de Héctor bajó la malhadada suerte, y Febo ya le abandonó. Minerva entónces al paraje era llegada en que el hijo corria de Peleo; y á su lado poniéndose, le dijo:

«¡Ah Jove caro, valeroso Aquíles! »al fin espero que de inmensa gloria »coronaremos hoy á los Aqueos »nosotros dos, aunque valiente sea ȇ Héctor matando; que evitar ahora »no le es dado el rigor de su destino. »No, ni aunque Febo se fatigue mucho »y á los piés arrojándose de Jove »implore su favor. Detén el paso, »y descansa; que al Teucro iré yo misma ȇ persuadir que en singular pelea »contigo venga á combatir.» La Diosa así le dijo, y obediente Aquíles allí ya se detuvo; y arrimado á su robusta pica descansaba. alegre el corazon. Pero Minerva. alejándose de él, aire y figura de Deifobo tomó y en busca de Héctor marchó. Y llegada donde estaba el héroe é imitando del jóven la sonora voz, le decia en fementido halago:

«¡Hermano mio! pues el fuerte Aquíles, »siempre corriendo con ligera planta »en torno á la ciudad, así te estrecha, »parémonos; y unidos, á pié firme »rechacemos su fuerte acometida.»

Héctor le respondió: «¡Deifobo! siempre mel hermano tú has sido que entre todos mlos que de Hécuba y Príamo nacimos myo más queria; pero desde ahora mamarte más y más yo te prometo; mpues así te atreviste de los muros, myiéndome por Aquíles perseguido, má salir y los otros se quedaron.»

Respondió al héroe la falaz Minerva: «Mucho nuestro buen padre y cariñosa »nuestra madre tambien y los amigos, »echándose á mis piés, me suplicaban »que no saliera: tal temor á todos
»sobrecogidos tiene. Pero pudo
»más el grave dolor que mi acuitado
»corazon oprimia. Así, marchemos
»en busca ya de Aquíles, y valientes
»combatamos con él. No más reposo
ȇ la pica se dé; pronto veamos
»si matando á los dos las armas lleva
ȇ sus navíos en la roja sangre
»teñidas, ó si queda por tu lanza
»atravesado y muerto.» Así decia;
y el engaño siguiendo, presurosa
comenzó á caminar. Cuando ya estaban
cerca los dos rivales, el primero
habló el Troyano y arrogante dijo:

«¡No más huiré de tí como hasta ahora, sioh valeroso Aquíles! Por tres veces ȇ la vasta ciudad he dado vuelta »huyendo presuroso, y nunca tuve »valor para esperarte. Ya me paro: »y mi valiente corazon me anima ȇ combatir contigo, ya te mate »ó ya me mates tú. Pero pongamos ȇ los eternos Dioses por testigos; »que ninguno mejor de que se guarden »cuidará nuestros pactos. Si este dia »Júpiter la victoria me concede y la vida te quito, á tu cadáver »no insultaré con bárbara fiereza. »ni le mutilaré. Cuando te hubiere »de tus brillantes armas despojado. 🛥 las escuadras griegas el cadáver sentregaré. Si vencedor tú fueres. menvía el mio á los troyanos muros. » Con torva faz habiéndole mirado,

Aquíles respondió: «No de convenios »hables, Héctor, conmigo; pues ofensa »me hiciste que jamás el alma mia polvidará. Si entre hombres v leones »no puede haber contratos, ni concordia pentre lobo y cordero, y enemigos »eternos son los unos de los otros: »es imposible ya que amigo tuyo »pueda vo ser, ni que tratados fieles »los dos hagamos nunca hasta que muerto »uno de los dos caiga y con su sangre »la sed haya apagado de Mavorte. »Todo el valor que puedas en el pecho »recoge: la ocasion es va llegada »de que te muestres adalid valiente. »y esforzado guerrero. No te queda »camino para huir; y pronto Pálas, »empuñando mi lanza, de la vida »te privará; y ahora cuantos males »hiciste á los Aquivos, cuando ciego »de furor los seguias con tu lanza, »me pagarás.» Aquíles así dijo: y revolviendo la terrible pica, contra Héctor la arrojó; pero en el aire este la vió venir, y evitó el golpe inclinándose al suelo; y por encima pasó de su cabeza, y en el césped quedó clavada. En presurosos pasos allí acudió la Diosa, y sin esfuerzo la arrancó de la tierra, y al Aquivo otra vez se la dió sin que lo viese Héctor: y este, al Aquivo desarmado de su lanza creyendo, le decia:

«¡Erraste el golpe, Aquiles! y aunque seas »de los Dioses amado, nada Jove wto reveló de mi fatal destino,
wcomo osaste afirmar. Artificioso
wfuiste y engañador en tus palabras,
wpara que acobardado me olvidase
wdel antiguo valor y fortaleza.

»Pues no, cobarde huyendo, en las espaldas
»me clavarás la pica: por el medio
»pásame el corazon cuando animoso
»frente á frente acometa, si es que Jove
»esta gloria te diere. Mas ahora
»el golpe evita de mi lanza. Al cielo
»pluguiese que su luenga y ancha punta
»toda entrase en tu cuerpo. Mas liviana
»esta guerra se haría á los Troyanos,
»si tú murieses, que su azote has sido.»

Dijo: y la diestra rodeando suerte tiró su enorme lanza, que al escudo sué derecha del hijo de Peleo y en el centro le hirió, ni errado el tiro sué del Troyano; mas el duro cobre léjos la rechazó. Bramó de enojo lléctor, al ver que la acerada pica en vano suera por su suerte brazo arrojada esta vez. Paróse triste bajos los ojos porque no podia otra lanza tomar, y á Deïsobo en alta voz llamando le rogaba que una robusta pica le alcanzase; pero ya no le vió, Conoció entónces de Minerva el engaño, y así dijo:

«¡Ay de mí! ya los Dioses à la mue¿te »me llaman. Yo creia que Deifobo ȇ mi lado asistia; pero dentro »aquel está del muro, y fué Minerva »la que así me engañó. Cerca la triste muerte ya tengo; ni evitarla es fácil, ni tardará en venir. Hace ya tiempo nque así lo decretaron el potente nJove y Apolo, que benignos ántes me defendian. Mi fatal destino nya se cumplió; pero morir conviene necon gloria y con valor, ántes haciendo nheróica hazaña que por siempre dure nen la memoria de los hombres todos.»

Dijo: v la aguda espada desnudando que pendiente llevaba, hácia el Aquivo se encaminó derecho. Como suele el águila que vuela en las alturas. atravesando arrebolada nube para coger la tierna corderilla ó la tímida liebre, á la llanura rápida descender; así, empuñada la espada cortadora, contra Aquíles Héctor marchaba. Adelantóse el Griego: v de terrible cólera llenando su corazon, con el brillante escudo cubrió su pecho todo; y ondeaba en la cimera del luciente velmo el penacho, agitadas blandamente las crines de oro que flexibles hizo el Dios Vulcano. Cual brillante marcha en noche oscura entre los otros astros la estrella matutina, que de todas cuantas ostenta el azulado cielo es la más refulgente y más hermosa: así lucía la brillante punta de la terrible lanza que en su diestra para mal del Troyano ya blandia Aquíles, observando cuidadoso por qué parte del cuerpo fácilmente

podia herirle. De las ricas armas todo estaba cubierto que á Patroclo ya cadáver quitara; y solamente un poco descubierta se veia, en el paraje que del hombro el cuello divide, la garganta; y es el sitio por do la vida de los hombres pronto sale del cuerpo. Con su fuerza toda allí, pues, le clavó la aguda pica sonriyéndose Aquíles, y la punta, atravesando el vigoroso cuello, por la nuca salió; mas la garganta no le quiso cortar, para que hablase unas breves palabras todavía.

Cayó Héctor en la arena, y ufanado así le dijo el vencedor Aquíles:

«¡Héctor! cuando al cadáver de Patroclo
»de mi rica armadura despojabas,
»seguro ya sin duda te creiste,
»y porque estaba ausente, imaginaste
»que nunca yo su muerte vengaria.
»¡Necio! en las griegas naves á Patroclo
»un vengador quedaba, muy más fuerte
»y valeroso que él, aunque estuviera
»léjos entónces; yo, que muribundo
»ya te miro á mis piés. Tú de los perros
»y carnívoras aves el ludibrio
»serás; pero los Griegos á Patroclo
»honrarán con magnificas exequias.»

Y con lángida voz Héctor le dijo:

«Por tu vida te ruego, y por tus padres,
»que en las naves aqueas no permitas
»que mi triste cadáver de los perros
»hórrido pasto sea. Cuanto pidas
»de bronce y oro te darán mi padre

»y mi madre infeliz, si les entregas,»para que los Troyanos y Troyanas»le quemen en la pira, mi cadáver.»

Con torva faz habiéndole mirado. Aquíles respondió: «¡No me supliques, »perro, ni por mi vida, ni mis padres! »Ojalá, de furor arrebatado, ȇ cortar en pedazos me atreviera »por mi mano tu carne, y á comerla »cruda: tales agravios recibidos »tengo de tí. No esperes que tu cuerpo »nadie en el mundo defender ya pueda »de los voraces perros. Si diez veces. »veinte veces, mayor de lo que es justo »un rescate me dieran aquí mismo »trayendo las riquezas, y otras muchas »me prometiesen; si tu anciano padre ȇ peso de oro redimir quisiera »tu cuerpo, ni el consuelo así tendria »tu infeliz madre de llorar al hijo »de sus entrañas, en dorado lecho »poniendo su cadáver; que pedazos ȇntes le harán los perros y los buitres.»

Exhalando los últimos alientos,
Héctor le respondió: «Bien conocido
»me eras ya, cuando ahora á suplicarte
»me resolví. No me engañé; sabía
»que era inútil hablarte, y que es de hierro
»tu corazon. Y entiende que los Dioses
»mi muerte vengarán, cuando de Páris
»las flechas por Apolo dirigidas,
»por más que tan valiente hayas nacido,
»te matarán ante la puerta Escea.»

Al decir estas últimas palabras, oscura sombra le cubrió de muerte, y el cuerpo abandonando, en raudo vuelo descendió el alma á la region sombría, su fatal suerte lamentando triste, porque muriera en juveniles años y un cuerpo vigoroso abandonaba. Y Aquíles, aunque muerto le veia, así le dijo en arrogantes voces:

«Muere tú ahora; y cuando Jove quiera, 
»y las otras Deidades, que se cumplan
»los decretos del Hado, yo la muerte
»recibiré tambien.» Así decia;
y sacando su lanza del cadáver
y poniéndola al lado, de los hombros
tintas en sangre le quitó las armas.
Y los otros Aquivos acudieron,
y en torno del cadáver admirados
sus miembros tan fornidos contemplaban
y la belleza del gracioso rostro;
y entre tantos millares de guerreros
no hubo quien no le diese su lanzada,
y alguno así decia al más cercano:

«Héctor ahora que le palpen deja, »y se muestra más blando que aquel dia »en que nuestros bajeles incendiaba.» Así algunos dijeron, y de paso con su lanza le herian. Mas Aquíles, cuando ya le quitara la armadura, á todos los Aqueos reunidos así dijo en palabras voladoras:

«¡Príncipes y adalides de la Grecia, »dulces amigos! pues los altos Dioses »nos han dado vencer á este guerrero, »el cual solo más daño nos hacía »que todos los demas, en numerosa »hueste y con armas la ciudad cerquemos, »para ver lo que piensan los Troyanos: »si va su capital y fortaleza »quieren abandonar, viendo caido »en tierra á su adalid, ó si se atreven ȇ esperar todavía, aunque no vive »Héctor ya... Mas ¿qué digo? En nuestras naves »yace muerto, insepulto y no llorado »Patroclo, v olvidarle vo no puedo, »miéntras en la region de los vivientes »habite. Y aunque dicen que en el orco »toda memoria pierden los finados, ȇun allí vo del infeliz amigo »me acordaré. Y así, Griegos valientes, »el alegre Pean cantando todos. »volvamos á las naves, y llevemos peste frio cadáver. Alcanzado phemos glorioso triunfo al aguerrido »Héctor matando, al cual, como si fueso »una Deidad, los Teucros dirigian »dentro de Troya sus humildes votos.»

Así Aquíles decia, y despiadado se proponia al infeliz cadáver tratar indignamente. Los tendones de ambos piés le horadó junto al tobillo detras hácia el talon, y atravesadas por la abertura sólidas correas hechas con piel de buey, detras del carro le ató de modo que arrastrando fuese la cabeza. Y subiendo en la carroza, y colocando en ella la armadura, aguijó los caballos, que gozosos volaban á las naves. Arrastrado así el cadáver, que de polvo alzaba al aire espesa nube, y esparcida la negra cabellera por el suelo,

el camino barria, y la cabeza, tan gallarda otro tiempo, en hondo surco iba abriendo la arena; porque Jove á fieros enemigos le entregara para que así afearan su hermosura, allí, en su misma patria. De este modo era de Héctor mánchada la cabeza.

Cuando la infeliz madre desde el muro al hijo vió arrastrar, con ambas manos ella misma las canas se arrancaba; v la augusta diadema de la frente léjos de sí arrojando, en alaridos espantosos rompió. Tambien el padre lastimeros suspiros exhalaba, y en derredor y en la ciudad entera. el pueblo todo á doloroso llanto se abandonó y gemido, y parecia que en fuego abrasador los altos techos todos ardian, desde el régio alcázar hasta la humilde choza. Los caudillos de las tropas apénas al anciano podian contener; que de los muros salir queria, é impaciente á todos, por el lodo arrastrándose, rogaba **á cad**a cual llamando por su nomb**re,** v en dolorido acento les decia:

«¡No ya me detengais, caros amigos!

y aunque por mí temais, dejad que solo
salga de la ciudad y á los bajeles

vaya de los Aquivos, y que humildo
a é ese feroz indómito guerrero
allí suplique, para ver si acaso
allí suplique, para ver si acaso
allí mis canas respeta, y compadeco
mi ancianidad. En suerte le ha cabido
un padre anciano como yo, Peleo,

»que le engendró y crió para que suese pel exterminador de los Trovanos: »pero de todos ellos á ninguno »con tan amargas numerosas cuitas pel alma entristeció como á mí solo. ȃl ha matado á muchos de mis hijos pen la flor de su edad; pero la muerte »de todos, aunque mucho dolorosa »ha sido y es al paternal cariño, »no tanto ya mi corazon aflige »como la de uno solo, y el agudo »pesar que ella me causa en amargura »me hará bajar á la region del orco, »la de Héctor. Si á lo ménos en mis brazos »hubiese fallecido, vo v su madre, » madre infeliz! sobre el cadáver frio »tristes llorando su temprana muerte, »v exhalando gemidos numerosos. »nuestro dolor hubiéramos templado.»

Así decia en lágrimas deshecho,
y en el llanto y dolor le acompañaban
los Teucros; y cercada de matronas,
así Hécuba tambien, llorando triste,
daba principio al funeral lamento:

«¿Para qué yo infeliz, hijo adorado,
»despues que tantas penas he sufrido,
»tú muerto, he de vivir? Tú, que de dia
»y de noche mi gloria y mi consuelo
»eras en la ciudad, y el balüarte
»de todos los Troyanos y Troyanas,
»y ellos como á Deidad con sus ofrendas
»en público te honraban porque vivo
»eras honra de todos. Ya la Muerte
»y la Parca de tí se apoderaron.»
Así decia, lágrimas vertiendo.

Hécuba desdichada; mas la esposa de Héctor nada sabía de su muerte. porque ningun aviso verdadero habia recibido de que fuera de los muros su esposo se quedara. Y en lo más interior de su palacio se ócupaba en tejer cándida tela fina y doble, y en ella entretejía de variado color muchas labores. Y á sus bellas esclavas cuidadosa mandado habia que al hogar pusiesen un anchuroso trípode con agua, para que en ella tibia se bañase Héctor, cuando á su casa fatigado del combate viniera. La infelice no sabía que léios de su baño. por la mano de Aquíles, ya Minerva muerto le habia. Mas oyó el gemido y el lamento que triste resonaba hácia la torre de Ilion, y todo se estremeció su cuerpo. De la mano se la cavó en el suelo la naveta. v así dijo afligida á sus esclavas:

«Venid, seguidme dos; vean mis ojos »qué ha sucedido. De mi suegra escucho »la dolorida voz, y á mí en el pecho »el corazon me late y por la boca »salir anhela; ni llevarme pueden »las piernas ya; calamidad terrible »á los hijos de Priamo amenaza. »;0jalá que me engañe! pero mucho »el alma teme que el ligero Aquíles, »de la ciudad habiéndole cortado »y dejád de solo, persiguiendo »va por el llano en rápida carrera

ȇ mi Héctor, atrevido en demasía; »y temo que si llegan á encontrarsé, »al funesto valor que siempre tuvo »hoy ponga fin. Jamás en las batallas »Héctor entre la turba confundido »quiso permanecor de los guerreros; »que mucho de su hueste adelantado »solía pelear, y en valentía »ninguno de los Teucros le igualaba.»

Así las dijo; y del alcázar régio desalada saliendo como loca dentro su pecho el corazon latia. y la siguieron dos de sus esclavas. Mas luégo que á la torre y á la turba de la gente llegó, detuvo el paso, y desde el muro la llanura toda cuidosa registrando, vió á lo léjos que de Héctor el cadáver arrastraban de Aquíles los caballos corredores hácia las naves, y en veloz carrera le iban despedazando crüelmente. Oscura noche de dolor los otos cubrió de la infeliz, v sin sentido cavó en tierra de espaldas, v á lo léios de la hermosa cabeza los adornos magníficos volaron; la diadema, los lazos del prendido, y hasta el velo con que la hermosa Vénus la adornara. aquel dia feliz en que con ella Héctor se desposó dentro el palacio de Etion, y las dádivas nunciales la dió tambien de inestimable precio. Y de Héctor las hermanas y cuñadas. alzándola del suelo, entre sus brazos la sostenian aturdida y casi

. !

moribunda. Por fin en su sentido lentamente volvió; y dentro del pecho ya recogida el alma y exhalando muchos y hondos suspiros dolorosos, así decia en lágrimas deshecha de todas las matronas rodeada:

«¡Héctor! ¡Triste de mí! Los dos nacimos »con igual desventura; tú aquí en Troya »y el alcázar de Príamo, yo en Teba »en el palacio de Etion mi padre. »que la vida me dió para que fuese »como él desventurada. :Hiciera el cielo »que nunca él me engendrase! A las oscuras »regiones de Pluton, bajo de tierra, »ya desciende tu espíritu afligido; »y en triste llanto y en dolor sumida »me dejas y en viudez dentro tu alcázar. »y en orfandad al hijo que nosotros »:desgraciados los dos! tuvimos. :Héctor! »; ay! va ni tú, pues falleciste, puedes ȇ él amparar; ni en tu vejez un dia Ȏl tu báculo ser. Y áun cuando vivo »se salve de la guerra asoladora »de los Aquivos, dolorosas cuitas »y trabajos le esperan numerosos »toda su vida, siempre; y los ajenos »dueños se harán de su heredad, mudando »las lindes á las tierras. Aquel dia »que un niño queda huérfano, de todos »los de su edad la proteccion acaba; »y él. cabizbajo y abatido siempre, »y en lágrimas bañadas las mejillas, y pobre, y sin poder, á los amigos »de su padre importuna; y vergonzoso, »por la túnica al uno y por el manto

»tirando al otro, su favor implora. »Y si alguno tal vez se compadece »de su orfandad, y copa reducida »le alarga desdeñoso, sólo el labio »riega el agua sediento, y la garganta ȇ humedecer no llega. Y del convite »otro, á quien vive el padre, con desprecio »le despide poniéndole las manos, »y diciéndole en voces injuriosas: »sal de aquí, miserable; pues no tienes »padre que con nosotros al convite »pueda asistir á escote; y el muchacho »torna lloroso de su madre viuda ȇ la humilde morada. Así algun dia »volverá mi Astianacte, que hasta ahora. »sentado en las rodillas de su padre, »de la médula blanda de los huesos y la carne más tierna y delicada »de la oveja comia. Y si rendido »le habia el dulce sueño v fatigado »estaba de sus juegos inocentes, »en mullidos cojines descansaba »y suntuoso lecho entre los brazos »de su nodriza, el corazon alegre. »Pero desde este dia, ¡cuántas penas, »de su padre faltándole el amparo, »padecerá Astianacte, á quien llamaban »los Troyanos así porque tú sólo »sus puertas y sus muros defendias! »Y ahora á tí en las naves de la Grecia. »léjos de tu familia, roedores »gusanos comerán cuando los perros »hayan despedazado tu cadáver »desnudo, aunque tan ricas vestiduras »que tus fieles esclavas han tejido

⇒quedan en tu palacio. Al fuego todas

⇒yo las arrojaré, pues ya de nada

⇒pueden aprovecharte y sepultado

⇒con ellas no has de ser; pero á lo ménos,

ȇ vista de Troyanos y Troyanas,

⇒honrarán tu memoria cuando ardieren.»

Así vertiendo lágrimas decia

Andrómaca infeliz, y las matronas

en el llanto y dolor la acompañaban.

## LIBRO VIGÉSIMOTERCERO.

A Héctor así, afligidos, los Troyanos en la ciudad lloraban; los Aqueos, á la orilla del mar y á los bajeles llegados, por las tiendas y las naves se dispersaron todos. Solo Aquíles no dejó á los Mirmídones que entraran cada cual en su tienda; y rodeado de su espesa falange, les decia:

«¡Mirmidones valientes! ¡compañeros!
»¡amigos! no tan pronto los bridones
»desatemos del yugo; con los carros
»cercando y los trotones el cadáver
»del infeliz Patroclo, le lloremos;
»último honor al que murió debido.
»Y cuando estemos de llorar saciades,
»y hayamos desuncido los bridones,
»aquí la cena tomaremos todos.»

Así el héroe decia, y el primero el lamento empezó, y la numerosa hueste de los Mirmídones lloraba de Aquíles al amigo. Hasta tres veces, lágrimas todos derramando tristes, en derredor del féretro llevaron los fogosos bridones; y con ellos unida Tétis, excitaba en todos dulce deseo de llorar. Regada la arena fué, y de todos los guerreros los arneses regados, por las muchas lágrimas que vertian: tan amable y bueno fuera el capitan valiente cuya funesta pérdida lloraban.
Y poniendo las manos homicidas Aquíles sobre el pecho del amigo, así el primero habló con su cadáver:

«Alégrate, Patroclo, aunque ya habites wen la oscura region. Ya te he cumplido wlo que te prometí; ya aquí arrastrando wde Héctor truje el cadáver, y á los perros wle entregaré despues para que en trozos wmenudos le dividan, y delante wde tu fúnebre hoguera por mi mano wdoce jóvenes Teucros, todos hijos wde familias en Troya esclarecidas, wdegollaré para vengar tu muerte.»

Así decia, y de Héctor al cadáver para más insultar, cerca del lecho le extendió de Patroclo boca abajo, sobre la dura tierra. La armadura de fino bronce se quitaron luego los Mirmídones todos, y del yugo desataron tambien los alazanes, y en ranchos numerosos divididos para tomar la cena se asentaron junto á la nave del doliente Aquíles, que funeral espléndido banquete á todos dió. Con el agudo hierro muchos hermosos bueyes degollados

por el suelo caian, muchas cabras, v oveias muchas; y sabrosos cerdos muchos sobre las brasas extendidos eran para tostarse, é inundado de sangre estaba en torno del cadáver el suelo todo. Al afligido Aquíles los Reves de la Grecia condujeron (v no poco trabajo les costara) al pabellon del poderoso Atrida Agamenon. Cuando en la tienda entraron. mandó éste á sus donceles que pusieran un gran tripode al fuego, por si todos del hijo valeroso de Peleo podian recavar que se lavase la sangre y el sudor; pero obstinado él se negó, y solemne juramento hizo además. «Por Júpiter (decia) »que es el más poderoso de los Dioses »y el primero de todos, yo lo juro. »No es justo, nó, que á mi cabeza llegue »el delicioso baño hasta que ponga ȇ Patroclo en la pira, y el cabello »me corte, v con la tierra amontonada »alce su tumba; que dolor tan grave »nunca mi corazon sentir ya puede »miéntras yo viva. Y áun así forzoso »es tomar la comida que aborrezco. »Y cuando va la aurora á los mortales »hubiere amanecido, diligente »manda tú á los soldados que la leña »traigan y junten, y la pira formen »cual lo demanda el que finado habiendo »ha de bajar á la region sombría. »Y cuando ya el cadáver de Patroclo »quemado hubiere el indomable fuego.

»y no más nuestros ojos verle puedan, ∍tornen á las batallas los Aquivos.»

Cuando acabó de hablar, ya los donceles la cena dispusieran, y ocupadas tas sillas y servidos los sabrosos manjares, los caudillos de la Grecia los gustaron alegres. Apagada el hambre ya y la sed, se retiraron los demas á sus tiendas al reposo para entregarse; y rodeado Aquiles de Mirmídones muchos, en la orilla del estruendoso mar y hondos gemidos dando, sobre la arena de la playa, que las ondas lamian, el descanso buscó tambien. Y apénas en sus ojos ya derramado el apacible sueño que las cuitas del ánimo suspende le hubo rendido al fin (porque sus piernas mucho se fatigaran miéntras iba á Héctor siguiendo en derredor del muro de la alta Troya), á su presencia vino el alma de Patroclo, al desdichado en todo parecida: en la estatura. en los brillantes ojos, y en el eco de la sonora voz, v semejantes eran tambien la túnica y el manto á los del héroe. Y acercada mucho á la cabeza del dormido Aquíles. así le hablaba en doloroso acento:

«¿Duermes, Aquiles, y de mí olvidado »así reposas? Cuando yo vivia, »mucho de mí cuidabas cariñoso; »y viéndome ya muerto, me abandonas. »Tú me sepulta, porque pronto pase »del averno las puertas; pues las almas, »que imágen son de los que ya murieron. »léios de alli me apartan, ni permiten »que pasando del rio á la otra parte my) me junte con ellas; y afligida, »v en derredor errante del alcázar »de Pluton que defienden altas puertas. »vaga mi sombra. Alárgame tu mano, »y la última vez sea; que á tu vista »va no volveré más, desde que el fuego ȇ cenizas reduzca mi cadáver. »Ni ya más, de la hueste retirados. »en suaves coloquios pasaremos »vivos tú y yo las horas; que la triste »Parca que á todos, al nacer, los dias »reparte del vivir, ya de la muerte »en brazos me entregó. Y aunque tú seas ȇ los eternos Dioses parecido. »hado te espera igual: bajo los muros »de Troya has de morir. Pero te ruego, »Aquiles, y te encargo que no mandes »tus huesos de los mios separados »depositar. Si juntos en tu casa »nos criamos los dos desde aquel dia »en que Menetio me llevó de Opunte ȇ vuestro régio alcázar cuando siendo »vo rapaz todavia di la muerte, »de cólera pueril arrebatado »v sin guerer, de Ifidamante al hijo »en el juego de dados; y tu padre »me recibió benigno, y con regalo »me crió en su morada, y escudero »me nombró tuyo; de la misma suerte »los huesos de los dos contenga unidos »la urna preciesa de oro que tu augusta »madre te dió al partir.» Respondió Aquiles: «¿Por qué, dulce Patroclo, aquí has venido »y esto exiges de mí? Lo que me encargas »fiel ejecutaré; pero te acerca »porque tu cuello ciña con mis brazos, »y aunque breves instantes el consuelo »tengamos triste de llorar unidos.»

Así Aguíles decia v alargaba las manos para asirle, mas no pudo estrecharle en sus brazos; que la sómbra despareció cual humo, y en la tierra se hundió dando chillidos. Saltó el héroe atónito del suelo, y una mano con otra hiriendo, en lamentable tono dijo á sus capitanes: «Por mi vida. »que en las mansiones de Pluton oscuras »hay alma y simulacro, pero cuerpo »no tiene el que allí está. Toda la noche »cerca de mí, llorosa y afligida, »del mísero Patroclo estuvo el alma: »y me explicó lo que en memoria suya »hacer vo debo, v semejante mucho ȇ él era cuando vivo.» Así decia Aguíles, y de todos en el pecho renovado el dolor, el tierno llanto comenzaron de nuevo. Ya la aurora á lucir empezaba, v todavía en derredor del infeliz cadáver encontró á los Mirmidones llorando.

En tanto Agamenon, el campo todo recorriendo, mandó que numerosa turba de gente y de ligeros mulos saliesen de las naves, y la leña trajeran de los bosques; y por jefo se ofreció Merïónes, el amigo y auriga del cretense Idomeneo.

Del escuadron en la postrér hilera iban los leñadores, en las manos hachas de cortar leña y bien torcidas sogas llevando todos, y delante caminaban los mulos; y por muchas subidas, y bajadas, y veredas, al fin llegaron al espeso bosque que los cerros del Ida coronaba; v todos con las hachas cortadoras numerosas encinas derribaron sobre la dura tierra, y gran ruïdo ellas hacian al caer. En raias las partieron despues, y con las sogas sobre los mulos las ataron, y éstos, por la inculta maleza atravesando, la tierra hollaban con segura planta ansiosos de llegar á la llanura; y sendos troncos de árboles al hombro llevaban los robustos leñadores, porque así Meriónes lo mandara. Y á la orilla del mar la leña toda por hacinas pusieron en el sitio que Aquíles designó para que fuese un reducido túmulo á Patroclo allí erigido, y en el cual debia ser el mismo enterrado. Cuando estuvo colocada la leña, los guerreros que la trajeran, reunidos todos cerca de allí y sentados, esparaban que construir la pira les mandasen.

Y en tanto á los Mirmidones Aquiles mandó que la armadura se vistiesen, y á los carros uncieran los bridones. Obedecieron, y de limpias armas ya las tropas vestidas, en los carros

los aurigas subieron y caudillos.
Iban estos al frente de la escuadra, y de la numerosa infantería siguió detrás la nube; y en el medio el cadáver llevaban de Patroclo sus amigos, y encima derramaban la parte del cabello que cortado se habian todos en solemne rito.
Y la cabeza Aquíles sosteniendo por detrás, iba pensativo y triste al ver que para siempre del amado escudero y amigo que del orco bajaba á la region se despedia.

Cuando al sitio que Aquíles señalara vinieron, el cadáver sobre el césped depositaron, y de mucha leña le cercaron en torno; mas Aquíles quiso primero en triste ceremonia al amigo la rubia cabellera, que al Esperquio tenía prometida, consagrar. Y apartándose, el cabello se cortó él mismo; y en dolientes voces, fija la vista en el oscuro ponto, así del rio á la Deidad decia:

«¡Esperquio! en vano te ofreció mi padre »Peleo que si vivo de esta guerra »yo á la patria tornase en honor tuyo »mi rubia cabellera cortaria, »y solemne hecatombe numerosa »de cincuenta carneros en tus aras »tambien ofreceria, donde humean »agradables aromas en el bosque »que á tu Deidad habemos consagrado »junto á tu nacimiento. Así rogaba »el anciano; mas tú no le otorgaste

»lo que pedia. Y pues que yo no debo
ȇ la patria volver, mi cabellera
»al heróico Patroclo, al dulce amigo,
»daré porque la lleve al hondo averno
»para memoria mia.» Estas palabras
dichas, su cabellera del cadaver
puso en las manos, y de nuevo todos
en gemidos y llantos prorumpieron.
Y así llorando al tramontar el dia
dejado los hubiera; pero Aquíles,
al Atrida acercándose, le dijo:

«¡Atrida! pues la hueste de los Griegos »de tu voz al imperio está sujeta »más que al de otro ninguno, y á saciarse »el hombre llega de llorar, ahora »manda que de la hoguera se retiren, »v la cena preparen; que nosotros, ȇ quienes más que a nadie la memoria »honrar toca del muerto, lo que falta »acabaremos. Con nosotros queden »los principales Cabos.» Al oirle Agamenon á las escuadras todas mandó que á los bajeles se volvieran. y alli quedaron los que hacer debian el triste funeral. Amontonada la leña, pues, en elevada pira la dispusieron que por todos lados cien piés tenía, y en el medio de ella en la parte más alta depusieron, con lágrimas bañandole, el cadáver, y ante la pira corpulentos bueyes y ovejas degollaron numerosas.

Ya quitada la piel y divididas · las víctimas en trozos, y el redaño sacándolas á todas, con las pellas cubrió Aquíles el cuerpo del amigo desde cabeza á piés, y de las reses las desolladas carnes á su lado amontonó. Despues sobre la pira. vuelta al cadáver la anchurosa boca. puso dos grandes ánforas, de aceite una, y otra del vino mas añejo; y de erguida cerviz cuatro bridones, dando él tristes gemidos, mal su grado sobre la leña echó. Tenía Aquiles nueve perros que él mismo de su mesa alimentaba, y dos echó en la pira degollándolos ántes. Y á los doce jóvenes Teucros que cogió en el rio. v á crüel sacrificio destinara, por su mano mató y á la alta pira arrojó los cadáveres, y fuego puso á la leña que violento ardiese y lo abrasase todo. Y exhalando tristes gemidos del doliente pecho. y al amigo llamando por su nombre, así decia: «Alégrate, Patroclo, »aunque ya estés en la region oscura. »Ya te he cumplido mis promesas todas, »y el fuego que consuma tu cadáver »devorará tambien doce Troyanos »hijos de las familias más ilustres: »mas de Héctor el cadáver no á las llamas pentregaré, sino á voraces perros.»

Esta amenaza al infeliz cadáver de Héctor Aquíles hizo; pero nunca los perros se acercaron, porque Vénus los alejaba de él de noche y dia. Y con suave aceite, que de rosa grato olor exhalaba, por su mano cuidadosa le ungió para que trozos menudos no le hiciera al arrastrarle Aquíles por el suelo. Oscura nube trajo tambien Apolo á la llanura desde los cielos que el paraje todo en que estaba el cadáver encubria, para que el sol con sus ardientes rayos no la piel y las carnes le secara.

Y tampoco la leña en que el cadáver estaba de Patroclo arder gueria. Su error conoció Aquiles, y apartado de la pira bastante y sus plegarias al Zéfiro y al Bóreas dirigiendo. ofrecerles solemnes sacrificios les prometia. Y con la copa de oro haciéndoles sagradas libaciones, en repetidas veces les rogaba que con rápido soplo se acercasen y el cadáver quemaran, y la leña arder hiciesen toda. Sus clamores Íris oyó, y en vuelo vagaroso á avisar fué á los vientos, que en la cueva del borrascoso Zésiro en convite estaban reunidos. Y llegada Íris, paróse en el umbral de piedra; mas apénas la vieron, de la silla se alzaron presurosos y al banquete la convidaban, que aceptar no quiso, y así decia: «Detenerme ahora »no es posible: que voy, del Oceano »volando por encima la corriente, ȇ la tierra en que habitan los piadosos »Etiopes. Ofrecen sacrificios seste dia á los Dioses inmortales. »y ser yo de las víctimas deseo

participe tambien. Aquíles ruega pal estruendoso Zéfiro y al Bóreas p(y gratas hecatombes les promete) pque á la Tróade vayan, y la pira phagan arder en que Patroclo yace pá quien hoy lloran los Aquivos todos,

Así dijo la Diosa, y á la tierra voló de los Etíopes; y alzados Zéfiro y Bóreas, con inmenso ruido á soplar comenzaron y las nubes alejaban que al paso les salian. Y el mar atravesando borrascoso. su resonante aliento levantaba las olas, y á la Tróade llegaron. Dejáronse caer sobre la pira, ardió la leña, y en bramido horrible gemia en torno la anchurosa llama: y sin cesar soplando los dos vientos en agudo silbido, hácia el cadáver de contino las llamas dirigian para que pronto ardiese. En tanto Aquiles toda la noche de las urnas de oro sacando el vino en espumosas copas y en el suelo vertiéndole, regaba. con él la tierra al ánima llamando del infeliz Patroclo. Como llora un padre cariñoso miéntras arde el cadáver del hijo en himeneo á tierna esposa unido, y cuya muerte huérfanos deja y en eterno luto **å sus m**íseros padres; así Aquíles al quemar el cadáver de Patroclo. dando tristes sollozos se arrastraba en torno de la pira. Cuando vino el lucero del alba que á la tierra

trae la luz, y á quien de cerca sigue con su manto de púrpura la aurora para extender sobre la mar sus rayos; entónces va, disminuido el fuego, cesó la llama de la grande hoguera. v á su gruta los vientos se tornaron de Tracia por el ponto, que gemia en alto alzadas las ingentes olas. Y apartándose á un lado de la hoguera el hijo de Peleo, fatigado se reclinó en la arena, y á sus ojos el dulce sueño vino. Mas en breve los otros capitanes de las tropas en torno del Atrida se juntaron, v á saludar al afligido Aquíles todos vinieron, y al sentir el ruido el héroe despertó cuando llegaban. Incorporóse, pues, sobre la arena, v así les dijo en flébiles acentos:

«¡Oh Atrida! ¡y oh vosotros de la Grecia »Príncipes y adalídes! De la pira »cuidosos apagad con negro vino »toda la parte que la ardiente llama »quemado hubiere, y recojamos luego »los huesos del amigo, y gran cuidado »se tenga en separarlos de los otros. »Fácil es distinguirlos: porque en medio »estuvo de la pira su cadáver, »y léjos y á la orilla confundidos »los hombres y caballos se quemaron. »Y en urna de oro, con dobladas pellas »de las reses cubiertos, los del hijo »de Menetio estarán hasta que llegue »el dia que vo baje del averno ȇ la region oscura. No he querido

»que magnifico túmulo se erija
»ahora á mi escudero, y he mandado
»que no muy grande seá; mas vosotros,
»los que vivos quedeis en estas naves
»cuando yo muera, de los dos amigos
»en elevado túmulo anchuroso
»encerrad las cenizas.» Así Aquiles
á los Reyes decia: y los soldados,
dóciles á su voz, obedecieron.

La pira, pues, con oloroso vino apagaron, vertiéndole en la parte á que llegó la llama, y la ceniza se aplanó toda. En doloroso llanto la faz bañada, recogieron luego de oro macizo y puro en urna breve los huesos del antiguo camarada, á todos caro porque dulce y fácil para con todos fué miéntras vivia: y á su tienda llevándola, con fino cendal allí cubierta la dejaron. Y á la pira volviendo, de la tumba trazaron luego en circular figura el ámbito, y echaron los cimientos. en el paraje en que la pira estuvo: v excavada la tierra y en el hoyo de nuevo amontonada, y elevado un túmulo sencillo, se volvieron adonde estaba Aquíles. Mandó el héros que el ejército allí se detuviera, y en círculo sentado se quedase á presenciar los juegos que pensaba para honrar la memoria de Patroclo dar aquel dia. De sus naves luego los premios ordenó que se trajeran para los vencedores. Consistian

en calderas, y tripodes, y mulas, y caballos, y bueyes corpulentos, y elegantes cautivas, y bruñido luciente hierro. Al vencedor que fuese en el primer combate, que debia ser el de la carrera de caballos, puso por premio de belleza rara una gallarda jóven en labores instruida de manos, y un hermoso tripode de dos asas que cabia veinte y dos modios. Al que más de cerca al primero siguiese, de seis años una yegua ofreció que no domada estaba aún, pero cubierta fuera por alto garañon. Para el tercero una hermosa caldera, que la llama no ennegreciera aún y que cabia cuatro medidas, puso. Para el cuarto dos talentos en oro, y para el quinto grande y luciente jarra que del fuego aún tocada no fuera. Y levantado en pié y hablando con la hueste toda, en resonante voz así decia:

«¡Atridas y demas esclarecidos
»campeones de Acaya! Aquí los premios
»teneis que llevarán los que en brillantes
»carros subidos los bridones guíen
»en rápida carrera. Si los juegos
»por otro celebrasen los Aquívos,
»yo sin duda el primero ganaría,
»y gozoso á mi tienda le llevara.
»Cuánto ya mis caballos aventajen
ȇ todos los demas en ligereza,
»bien lo sabeis: ni maravilla es mucha,
»pues inmortales son. Este regalo

mi padre Peleo hizo Neptuno; y á mí el anciano, cuando á Troya vine. me los cedió. Mas yo, ni mis trotones, no entraremos en lid; que tristes ellos sestán porque perdieron el auriga »que tierno los cuidaba. ¡Ah! ¡cuántas veces. »lavado habiendo sus hermosas crines men agua cristalina, las regaba »con untuoso aceite! Asi, alligidos »están ahora v derramadas tienen »sobre el suelo las crines, y suspiran »por su antiguo escudero. Mas vosotros, »los que alarde querais de vuestros carros »v bridones hacer, en el combate »animosos entrad.» Así decia el hijo de Peleo, y los mejores aurigas á su voz se levantaron.

El primero de todos el valiente Eumelo alzóse, del antiguo Admeto esclarecida prole, que en el arte de regir la carroza y los caballos á sus competidores excedia. Segundo alzóse de Tideo el hijo. Diomédes valeroso, y los bridones de los de Tros nacidos que quitado á Enéas él habia (á quien Apolo salvó la vida entónces) bajo el vugo unció de su carroza. Fué el tercero el rubio Menelao, el poderoso hijo de Atreo, y á su carro puso de Agamenon la yegua corredora Eta llamada, y el veloz Podargo caballo suyo. Agamenon la yegua habia recibido de Equepolo, bijo del griego Anquises. Habitaba

aquel en Sicion y se la diera por no seguirle á Troya, y de los muchos bienes gozar en paz que el alto Jove le habia dado; y esta fué la yegua que, de correr ganosa, Menelao unció entónces al yugo. Cuarto alzóse el animoso Antiloco de Néstor, y dos altos bridones puso al carro que en Pilos se criaran y corrieran otro tiempo veloces. Mas su padre, acercándose á él, en voz sumisa muchos consejos útiles le daba, por más que él estuviese ejercitado en semejantes juegos y carreras.

«¡Antíloco! (le dijo) aunque tan jóven »eres aún, amáronte Neptuno »y Jove, y reglas te enseñaron muchas, »cuantas contiene el arte, los bridones »para regir seguro. Necesario »no será, pues, que te repita ahora »yo sus lecciones. De la meta en torno oá dirigir el carro has aprendido; »pero no tus caballos corredores »son, sino muy pesados; y recelo »que grave desventura te suceda. »Son, cierto, más veloces los caballos »de tus rivales; pero no te exceden »en saber ellos, ni en prudencia, mucho. »Así tú, amado mio, con el arte »la ventaja que llevan sus caballos ȇ los tuyos iguala, porque el premio »no de tus manos huya. Con el arte »más hace el leñador que con la fuerza: »con el arte el piloto por las ondas »rige derecha frágil navecilla

mentre contrarios vientos con el arte »triunfa el auriga de rival más suerte. »Pero el que mucho en sus caballos fía. »imprudente la rienda les afloja; »y á este lado y aquel por la l'anura pellos vagando, á moderar no alcanza »su rápido correr cuando á la meta »ya dar la vuelta debe. Mas teniendo »siempre en ella los ojos aunque guíe minferiores caballos, el auriga »cauto y prudente, al acercarse á ella. »tuerce la brida y el momento aguarda »de aguijar con el látigo sonoro ȇ sus bridones; y con mano firme »en tanto los sujeta, y siempre mira »al que delante va. La que tú ahora »debes doblar, y conocerla es fácil, »te mostraré para que no imprudente »mucho te alejes de ella. Del camino »verás en la estrechura un tronco seco. »ó de encina ó de pino, que las lluvias »no pudrieron aún y de la tierra »un codo sobresale; y á sus lados »dos piedras blancas hay no muy distantes, »ya de algun hombre el monumento sean »muerto en la edad pasada, ó ya por linde »del campo las pusiesen los mayores: »y hácia uno y otro lado se dilata »ancho camino en que correr los carros »cómodamente pueden, y por eso »Aquiles manda que la meta sea »para vuestro combate. Cuando llegues »cerca del tronco seco, á tus caballos »aguija con el látigo sonoro »nara que, sin tocarle, den la vuelta

ȇ él arrimados. Y en la ebúrnea silla »tú inclinado á la izquierda, con tus voces »anima y con el látigo estimula »al caballo derecho, y con la diestra »aflójale la brida; y el izquierdo ȇ la meta se arrime tan cercano. »que tocarla parezca con el cubo »de la rueda voluble. Mas la piedra »guárdate de tocar; no á los bridones »hieras acaso y en menudos trozos »el carro rompas, y el ludibrio seas »de los otros rivales y de oprobio »quedes cubierto y de ignominia. ¡Jóyen! »sé cauto y precavido; que si logras »doblar la meta ileso, ya ninguno »alcanzarte podrá ni adelantarse ȇ tí; ni aunque detras te persiguiera »el caballo inmortal que tuvo Adrasto, »y de raza divina descendia »y Arion se llamaba, ó los que tuvo »Laomedonte y en Troya se criaron »v tan famosos eran.» Así Néstor hablaba con el hijo; y cuando todo le hubo explicado, se volvió á su silla; v en tanto Meriónes con su carro. quinto adalid, y sus caballos vino.

Subieron en los carros, y las suertes echadas en un yelmo que agitaba Aquíles, la de Antiloco primera saltó de todas. La segunda cupo al poderoso Eumelo; la siguiente al Atrida; la cuarta á Meriónes, y á Diómedes la quinta. Se formaron en fila por el órden que la suerte á todos asignara; y á lo lejos

en la llanura la terrible meta Aquíles con el dedo les mostraba. Y á Fénix envió para que fuese, no lejos asentado del camino, atento observador de la carrera; y en memoria teniendo cuanto viese, la verdad á la vuelta les contara.

Todos al mismo tiempo levantaron el látigo sonante; y sobre el lomo dejándole caer de sus bridones. en ardientes y rápidas palabras los animaban á correr ligeros. Partieron los caballos, y animosos la distancia que habia hasta la meta desde las naves en veloz corrida atravesaron: v debajo el pecho oscuro remolino se veia del mucho polvo que al correr alzaban, cual tenebrosa nube que de rayos cargada viene. Las hermosas crines. por el soplo del Zéfiro movidas, ondeaban airosas; y los carros, unas veces cosidos con la tierra. v otras al aire alzados se veian. Y en la silla sentados los rivales. dentro del pecho el corazon á todos mucho latia en la penosa duda de conseguir la deseada gloria de llegar el primero. Y con sus voces cada cual animaba á sus caballos; que rápidos corrian y de polvo densa nube en el aire levantaban.

Cuando por fin la peligrosa meta felizmente doblaron todos ellos y hácia el mar espumoso ya volvian,

de cada cual el ardimiento y brío claro entónces se vió; que de consuno el galope tendido comenzaron. Iban delante las veloces yeguas de Eumelo, y á la espalda le seguian los fogosos caballos de Diomédes de los de Tros nacidos y no lejos iban del primer carro; ántes tan cerca que siempre parecia que subirse encima de él ansiaban, y de Eumelo la espalda toda y anchurosos hombros calentaba su aliento, y la cabeza sobre él puesta corrian. Y delante pasaran, y dudosa la victoria por algun tiempo hicieran, si irritado Apolo con el hijo de Tideo, de las manos el látigo brillante no le hubiese arrancado y en la arcna no se le echara. En cólera terrible entró el alma del héroe, y sus dos ojos lágrimas tristes de dolor bañaron, al ver que ya las yeguas animosas v más veloces sin cesar corrian. y que sus dos caballos aflojaban porque va no sentian del azote el temido aguijon. Pero á Minerva no se ocultó que al hijo de Tideo la victoria arrancara de las manos doloso Febo; y desde el alto Olimpo presurosa bajando, y acercada al Príncipe y poniéndole en la diestra el látigo sonoro, á sus bridones más vigor inspiró. Y ardiendo en ira al hijo fué de Admeto, y junto al yugo le rompió el correon; y las dos yeguas

desuncidas v fuera del camino corrian desbocadas. En el polvo cayó el timon del carro, y el mancebo de la silla cavó junto á la rueda, y en los codos se hirió, boca y narices, y al entrecejo se rompió la frente; y los ojos en lágrimas bañados. ya ni la voz articular podia. Y adelantado el hijo de Tideo, aguijó sus bridones; y á los otros dejaba muy atrás, regocijado porque Minerva ligereza y brío infundió á sus caballos y la gloria le dió del vencimiento. A Dïomédes Menelao seguia, y no distante 🜫 Antíloco á los dos; y á los caballos de su padre aguijó con estas voces:

«El paso redoblad, este el instante »es de correr ligeros. Yo no os mando »que disputeis la palma á los bridones »del hijo de Tideo; porque Pálas »vigor les infundió, y de la victoria »el honor dió á su dueño. A los caballos »alcanzad del Atrida prontamente. »y no atrás os quedeis; ni de ignominia, »hembra siendo la yegua que su carro »arrastra, os llene. ¿Cómo, tan ligeros sántes habiendo sido, en este dia pasí os dejais vencer? Pues yo os anuncio, »y cumplido será, que ya en la casa »de Néstor no sereis alimentados »como hasta ahora, y con agudo hierro »os matará, si por desidia vuestra »el menor de los premios alcanzamos. »Animo, pues, y en rápida carrera

»siempre marchad: y á mi cuidado quede, »de la astucia valiéndome y el fraude, »que adelante paseis á los caballos »del Atrida al llegar á la estrechura »del camino; y por más que diligente Ȏl á los dos aguije, no el estrecho »habrá pasado sin que yo le vea.»

Así Antíloco dijo: y los bridones, de su señor temiendo la amenaza. nor algun breve espacio más ligeros corrian. Y entre tanto la angostura que debian pasar en un barranco por las aguas cavado del invierno. que una parte robaran del camino. alcanzó á ver Antíloco. El Atrida por la senda guiaba sus bridones procurando evitar que el otro carro. al pasar, con el suyo se rozase; pero Antíloco fuera del camino, torciéndoles la brida, sus caballos sacó veloz; y por el lado y cerca á su rival seguia, que temiendo el choque de los carros le gritaba:

«¡Antíloco! deten esos bridones, »y fuera del camino y desbocados »no así los lleves. Por angosta senda »caminamos ahora, pero prento »se ensanchará; y si anhelas á pasarme, »allí podrás hacerlo. Guarte, amigo; »no sea que en mi carro tropezando »el tuyo, ambos se rompan, y á nosotros »arrastren por la arena los bridones.»

Así dijo: y Antíloco, fingiendo que no le oia, con mayor ahinco á correr sus caballos incitaba con el látigo hiriéndolos; y pronto tanto se adelantaron al Atrida, cuanto suele correr disco que arroja de algun mancebo la robusta mano que de su fuerza juvenil pretende hacer alarde. En tanto los bridones del Atrida cejaron, pues él mismo de aguijarlos cesó, porque temia que en el camino angosto atropellados: ellos y los de Antiloco volcasen el uno y otro carro, y en la arena cayesen los aurigas que anhelosos á vencer aspiraban; y ceñudo al jóven reprendió con estas voces:

«¡Antíloco! entre todos los mortales »ninguno á tí en malicia se aventaja, »y sin razon creíamos los Griegos »que eras mozo sensato. Sigue ahora »gozoso tu camino; pero sabe »que no tú el premio llevarás segundo, »si ántes no juras que por ruin falsía »le has conseguido.» A sus caballos luego con la voz animó, y así les dijo:

«No ya el paso aflojeis, ni acobardados por el dolor esteis. Cansadas ántes plos caballos de Antíloco sus piernas pentirán que vosotros, porque viejos pambos son.» El Atrida así gritaba á sus bridones; y en veloz carrera, de su señor la cólera temiendo, en breve á los de Antíloco alcanzaron.

Miraban los Aqueos desde el circo á los caballos, que en veloz carrera nube alzaban de polvo en la llanura, y el Rey de los Cretenses el primero observó que los carros ya volvian; porque fuera del circo en una loma v más alto que todos se asentara. Y la voz escuchando del Atrida, la conoció; pero notó que el carro que venía delante por bridones era tirado y que el mejor tenía, siendo todo bermejo, de la frente en medio blanca mancha tan redonda como la luna: v á los Griegos dijo. poniéndose de pié: «¿Seré yo solo, »Príncipes y adalides de la Grecia, »el que haya distinguido los bridones »que apresurados llegan, ó vosotros »desde el circo tambien á divisarlos »alcanzais? Otros son los que primeros »vienen ahora, y otro el que los guia »tambien parece. ¿En el camino acaso »se han herido las yeguas que hace poco »eran las más veloces? Las primeras »las ví doblar la meta, mas ahora »no las alcanzo á ver aunque registro »todo el campo de Troya con mis ojos. »¿O tal vez de las manos al auriga »las riendas se cayeron, y no pudo »al pasar de la meta sujetarlas? »Pienso que allí cayó precipitado »y el carro se rompió, y que desuncidas ofuera las dos salieron del camino. »Levantaos, y ved si al que primero »viene de todos conoceis. Yo juzgo »que es el hijo del inclito Tideo »y oriundo de Etolia, Diomédes, »el poderoso Rey de los Argivos.» Y Ayax de Oileo, en ásperas razones.

le respondió enojado: «¡Idomeneo!
»¿por qué, sin esperar à que otros hablen,
»necias palabras dices? Allí vienen
»de Eumelo las dos yeguas voladoras.
»Tú no eres de los Griegos el más jóven,
»ni más tu vista alcanza; pero siempre
»gárrulo has sido. Y à tu edad no asienta
»bien ligereza tanta, cuando muchos
»aquí presentes hay que los primeros
»tleberian hablar. Las mismas yeguas,
»que delante de todos hemos visto
ȇ la meta llegar, tambien ahora
»vienen primeras: las de Eumelo, y tiene
Ȏl la brida, y el carro no se ha roto.»

Altamente indignado el Rev de Creta. «Ayax (le dijo) ;insultador eterno! »Solo para injuriar eres valiente. »y en lo demas á los Aquivos todos »eres muy inferior; pero atrevido Ȏ insolente naciste. Una caldera. »ó un trípode, apostemos y elijamos »por juez á Agamenon; y este decida »cuáles son los caballos que primeros »vienen de todos. Perderás la apuesta, y sabrás los que son.» Así decia el Rey de los Cretenses; pero alzóse Ayax enfurecido, y con palabras todavía más duras insultado hubiera al Rey, y la fatal rencilla durado hubiera más, si el mismo Aquíles alzado no se hubiese, é interpuesto entre los dos caudillos, no dijera:

«¡No más os injurieis, amigos caros! »No os está bien, y con razon vosotros »al que lo mismo hiciera culparíais. »Volved á vuestra silla, y desde el circo »observad los bridones; que aspirando »ellos tambien á la victoria presto »ya llegarán aquí, y entónces todos »conocereis los que primero vienen »y cuáles son los que detrás quedaron.»

Cuando acabó de hablar, ya estaba cerca el hijo de Tideo; que impaciente por llegar el primero, á sus bridones sin cesar con el látigo en el lomo heria; y los bridones, levantando en galope los piés, rápidamente el trecho de camino que faltaba corrieron y al auriga con el polvo que de la tierra alzaban rociaron. Y con tal rapidez la alta carroza arrastraban, que apénas en el suelo. siendo de leve arena movediza. la señal por los calces estampada se conocia: tal la ligereza era con que los dos apresurados por el camino rápidos volaban.

Al cerco va venido Dïomédes. detuvo el carro; y el sudor corria del pecho y de la crin de los bridones hasta la tierra, y del brillante carro él descendió y el látigo sonoro colgó del yugo. Ni remiso andaba Esténelo entre tanto: que al instante se apoderó del premio, y la cautiva entregó á los donceles: y gozosos ellos, al pabellon la condujeron, y el tripode llevaron de dos asas; y en tanto él desuncia los bridones.

Llegó el segundo Antiloco, por fraude

y no por ligereza á Menelao dejando atrás; pero áun así no mucho tardó en llegar el poderoso Atrida. Cuanto dista el caballo de la rueda del carro en que su dueño está subido. cuando le arrastra por la gran llanura; que de la rueda sobre el ancho calce con las últimas cerdas de la cola tocando va miéntras veloz camina. y arrimado al timon pone la planta no lejos de la rueda que le sigue de cerca siempre sin tocarle nunca: tanto entónces Antíloco distaba de Menelao, aunque, al pasar delante aquel en el barranco, todo el trecho atrás este quedara que recorre redondo disco por robusta mano lanzado con empuje. Pero pronto logró alcanzarle; que la fuerte yegua de Agamenon, en cólera inflamada, redobló su correr. Y si más tiempo durara la carrera, á los caballos de Antíloco pasara y la victoria dudosa no sería. Meriónes llegó despues, y á la distancia grande venía del tercero á que se extiende lanza que vibra poderoso atleta; porque pesados eran sus bridones, y él no muy diestro en dirigir el carro en la carrera. El último de todos llegó el hijo de Admeto, y á la rastra el carro conducia, y sus dos yeguas antecogidas, triste cominaba. Compadecióse el genero o Aquíles al mirarle, y volviéndose a los Griegos,

así dijo en palabras voladoras: «El último de todos con su carro »el Rey ya llega que mejor sabía »sus bridones guiar. Justo parece »darle el premio segundo, ya que lleva »Diomédes el primero.» Los Aquivos el dictámen de Aquiles aprobaron; y aplaudiéndolo todos, aquel premio Eumélo recibiera, si ofendido, v con razon. Antiloco no hubiese así triste exclamado: «Ofensa grave »me harás, Aquíles, que sufrir no puedo, »si cumples lo que has dicho y me despojas »del premio que he ganado. Yo conozco »que á Eumelo se le das porque ha rompido »su carro una Deidad, y sus dos yeguas »ha extraviado tan valientes siendo. »v él tambien el meior de los aurigas. »Pero debió á los Dioses del Olimpo »humilde suplicar; y si lo hiciera, »no llegara de todos el postrero. »Si tú de él te apiadas y premiarle »quieres tambien, en abundancia tienes »dentro tus tiendas oro, tienes bronce, »tienes lindas esclavas y alazanes, »y de ovejas rebaños numerosos »tuvas la hierba pacen. De estas cosas »la que te agrade toma y mayor premio »dale despues si quieres, ó aquí mismo, »para que los Aqueos generoso »te llamen y te aplaudan; mas la yegua »yo no le cederé. Si alguno quiere ȇ la fuerza quitármela, sus armas »conmigo ha de medir.» Así decía acalorado el jóven, y al oirle

Aquiles sonriyose; y se alegraba, porque era amigo suyo, de que firme ceder á otro la yegua resistiese, y así le dijo en cariñosas voces:

«¡Antiloco! pues dices que otro premio ȇ Eumelo dé sacado de mi tienda, »así lo quiero hacer. Una coraza »de bronce le daré cuyas orillas »están orladas de fulgente estaño, »y en mucho precio deberá tenerla; »que es la de Asteropeo, y de los hombros »se la quité yo mismo.» Así decia Aquíles, y á su auriga Automedonte mandó que de la tienda la trajese. Fué el auriga, la trajo, y en la diestra la puso Aquíles del valiente Eumelo, que alegre la tomó. De los Aquivos en medio alzóse luego Menelao, doliente el corazon y ardiendo en ira contra el jóven Antiloco. El heraldo, en la mano poniéndole su cetro, mandó á todos callar; y comparable el Atrida á los Dioses, así dijo:

«¡Antíloco! Si tú prudente fuiste 
nántes de ahora, ¿cómo tal falsía
nhas cometido? Mi valor en duda
nhas puesto, y con tu carro atropellaste
nmis bridones pasando con los tuyos,
nsiendo ménos valientes que los mios —
n¡Príncipes y adalides de la Grecia!
naquí en medio juzgad quién de nosotros
nagravio recibió, ni la balanza
nel valimiento incline; porque nadie
nde los presentes diga que oprimiendo
neon calumnias á Antiloco, la yegua

»se llevó Menelao, é inferiores »mucho eran sus caballos, aunque él mismo men fuerza aventajase y valentía ȇ su competidor. O de otro modo »decidiré yo mismo la contienda, »y espero que ninguno de los Dánaos »mi decision acusará de injusta; »porque recta será.—La antigua usanza »siguiendo ahora, Antíloco, pues eres »Príncipe tú tambien, aquí te acerca: »v delante del carro y los bridones »colocado, y el látigo teniendo »en la izquierda con que ántes aguijabas ȇ tus caballos, y poniendo ahora . »en ellos la derecha, al Dios Neptuno pjura que por error has empleado »doloso ardid para pasar delante, »mi carro deteniendo.» Confundido Antíloco á su voz, respondió triste:

«La ofensa me perdona, oh Menelao; »pues soy mucho más mozo y en prudencia »y en edad me aventajas, y conoces »cuáles son los errores juveniles.

»Viveza tiene el jóven, pero escasa »es su prudencia aún. Nunca recuerde »tu corazon mi falta; y yo gustoso »la yegua te daré que he recibido.

»Y si alguna otra cosa de más precio »de mis propias riquezas me pidieses; »dártela yo al instante más quisiera »que perder para siempre tu cariño »y hacerme criminal ante los Dioses.»

Así el hijo de Néstor al Atrida respondió: y por su mano conduciendo la yegua él mismo, se la dió; y el alma de Menelao en inefable gozo bañada fué, como el rocío moja en derredor la espiga cuando empieza la granazon y las doradas mieses ya los campos erizan. De este modo, oh Menelao, el corazon sentiste entónces tú bañarse en alegría: y hablando con Antiloco, estas breves palabras le dijiste: «Aunque irritado »contigo estaba, Antiloco, á tu ruego »no inflexible seré; porque hasta ahora »imprudente no has sido ni liviano: »v si hov funesto error has cometido. »venció la poca edad á la prudencia. »Pero ya más con viles arterías »no quieras suplantar á los mayores; »pues si no fueras tú, de los Aqueos »otro ninguno mi furor calmado »tan pronto hubiera. Pero al fin conozco »que tú muchas fatigas has sufrido »v mucho has trabajado por mi causa, »y tu buen padre, y tu valiente hermano, »Te otorgo, pues, la gracia que me pides; »y aunque mia es la yegua, te la cedo, »para que todos vean que vo nunca »soberbio fuí ni duro.» Así decia: v á Noemon, de Antíloco escudero, dió la yegua y mandó que la llevara, y él la caldera recogió luciente. Los dos talentos de oro Meriónes recibió, porque el cuarto en la carrera habia sido. La brillante jarra. último de los premios ofrecidos, que adjudicar faltaba; pero Aquíles, tomándola y el circo atravesando,

á Néstor la ofreció y en cariñosas voces le dijo: «¡Anciano! tú recibe »aqueste don, y el monumento sea »que à tu memoria el funeral recuerde »del infeliz Patroclo, ya que nunca »le volverás á ver entre los Dánaos. »Yo este premio te doy, aunque á ganarle »tú no hayas concurrido; porque veo »que ni en el pugilato ni en la lucha »tú podrás combatir, ni aguda flecha »con el arco lanzar, ni en la corrida »el estadio medir, pues ya te oprime »la triste senectud.» Estas palabras dichas, á Néstor en las manos puso la magnifica jarra, que gozoso él recibió, y al generoso Aquíles respondió grato en cariñosas voces:

»¡Hijo! verdad dijiste: ya mis piernas »flaquean y mis piés, ni ya los brazos »con el vigor se mueven que solian. »Hiciera el cielo que tan jóven fuese »ahora yo, y enteras conservase »la fuerza y robustez, como aquel dia »en que los funerales en Buprasio »al poderoso Rey Amarinceo »los Epeos hacian, y los hijos »del Rey para los juegos propusieran »premios de gran valor! Allí ninguno »de los Epeos, ni de los Etolos, »ni de los fuertes Pilios, á igualarse »llegó conmigo en el valor. Primero »vencí en el pugilato á Clitomédes, »hijo de Énope: á Angueo de Pleurona, »que á combatirme se ofreció orgulloso, »en la lucha venci; y en la carrera

»venci tambien á Ificlo, aunque ligero »era de piés. En manejar la pica ȇ Fileo, por fin, y á Polidoro »fuí superior; y solo con su carro »me pasaron delante los dos hijos »de Actorion; que la victoria mucho »alcanzar deseaban, porque premios »mayores y más ricos ofrecidos »fueron al vencedor en la carrera. »Y si alguna ventaja me llevaron. »al número tan sólo la debieron; »porque ellos eran dos, y siempre el uno vatento los caballos dirigia, »y el otro con el látigo sonante »los aguijaba. Tal en otro tiempo »era vo: mas ahora en estas lides »los jóvenes combatan; resignarme »en la triste veiez me toca solo, »ya que en la mocedad entre los héroes »pude sobresalir. Tú continúa »en honrar la memoria de tu amigo »con funerales juegos: yo la jarra »de buen talante admito. Y se me alegra »el corazon al ver que del buen Néstor »siempre te acuerdas tú, ni desconoces »cuáles las honras son con que yo debo »ser entre los Aqueos distinguido. »Así con larga mano las Deidades »tu generosidad benignas premien.»

Néstor calló: y el hijo de Peleo, despues que el grande elogio hubo escuchado que de sí mismo hiciera el rey de Pílos, el circo atravesó, y al que venciese del duro pugilato en el combate una mula ofreció, que con el tiempo sería del trabajo sufridora, pero entónces cerril y que no fácil dejaria domarse. Aun no cerrara, pues seis años tenía; y por el circo primero paseándola, á un madero la mandó atar. Al que vencido fuese una brillante copa de dos asas dar ofreció; y en medio levantado de los Aqueos, dijo á los Atridas y demas campeones de la Acaya:

«Los dos más valerosos combatientes »que, los puños alzados, con gran fuerza »sepan herir, á disputar el premio »se presenten: y aquel á quien Apolo »en este duelo singular conceda »la dudosa victoria, y los Aqueos »todos aclamen vencedor, la mula »lleve luego á su nave. El que vencido »fuere en la lid, recibirá la copa.»

Alzóse alegre corpulento atleta, y forzudo, y perito en el combate del pugilato, el hijo de Panópes. Epeo: y acercándose á la mula y en ella puesta la robusta mano, en alta voz gritó: «Quien sólo aspire ȇ llevarse la copa, se presente; »porque la mula sé que de los Griegos, »venciéndome en el duro pugilato, »ninguno llevará. Tengo la gloria »de ser en estas luchas el primero. »¿No basta acaso que en las lides sea ȇ muchos inferior? A nadie es dado »sobresalir en todo. Mas ahora, »(yo se lo anuncio, y lo verá cumplido). »al campeon que à combatirme venga

»rasgaré el cútis, desharé los huesos, »v será menester que sus amigos »reunidos estén, y del combate pronto le saquen cuando caiga en tierra »por mí vencido.» Al escuchar sus voces todos enmudecieron, y ninguno al combate salía. Al fin el hijo de Mecisteo, Euríalo, á los Dioses en beldad parecido, á combatirle se presentó animoso, de su padre emulando la gloria; que otro tiempo en Tébas á los juegos por la muerte del infeliz Edipo celebrados asistiera, v á todos los Cadmeos venció en el pugilato. Al ver Diomédes que su amigo en la lid se presentaba. para ayudarle á desnudar alzóse; y en tanto á pelear como valiente le animó con su voz, porque en la liza que vencedor saliese deseaba. Y ya desnudo el jóven, lo primero le puso el ceñidor, y á las dos manos le acomodó despues el guante duro hecho de piel de montaraz novillo.

Puesto ya al ceñidor, los dos rivales del circo en la mitad se presentaron: y en alto alzada la robusta diestra, el combate empezaron, y sus fuertes brazos se confundieron, y á los golpes que se daban crujian las mejillas en horrísono ruido, y de su cuerpo todo corria en abundancia mucha el sudor hasta el suelo. Furibundo golpe en la cara el valeroso Epeo dió á su rival, que con atentos ojos

en derredor miraba, y la mejilla le quebrantó: ni el infeliz ya pudo tenerse en pié, y en fragoroso estruendo dió consigo en la arena. Como suele, por el soplo del zéfiro agitada. encresparse la mar, y á las orillas que verdes ovas cubren, azorado salta ligero el pez, pero las negras olas le cubren luego; tal entónces, herido el fuerte Euríalo, en el polvo dió terrible caida; mas Epeo, por las manos asiéndole, al instante de la tierra le alzó. Le rodearon sus amigos despues, y por el medio del circo le llevaron; y arrastraba el mísero los piés, y de la boca sangre arrojaba turbia. Sobre el hombro la cabeza caida, y delirante, rodeándole todos, á su tienda le condujeron recogiendo al paso la prometida reluciente copa.

Aquíles luego del tercer combate, la peligrosa lucha, á los Aquivos mostró los premios. Trípode anchuroso, que al mayor fuego resistir podia é igualaba el valor de doce bueyes, ofreció al vencedor: hermosa esclava, en toda clase de labores diestra y que sólo valía cuatro bueyes, tambien depositó para el vencido. Alzóse luego en pié, y á los Aqueos dijo en sonora voz: «Los que en la lucha pejercitarse quieran, se levanten.»

Dijo: y alzóse el corpulento y fuerte Ayax de Telamon, y alzóse Ulíses,

que, fecundo en ardides, esperaba con el arte vencer. Las vestiduras desnudándose, pues, se acomodaron el ancho ceñidor; y á la palestra salido habiendo, con estrecho nudo enlazaron sus brazos vigorosos como se enlazan las enormes vigas de alcázar régio, que acomoda y une artífice perito porque puedan resistir de los vientos al embate\$ Así estrechadas ya las fuertes manos de los dos campeones que en la arena uno al otro querian derribarse. sus costillas sonaban, y copioso sudor de todo el cuerpo les corria. y los costados y robusta espalda de ennegrecida sangre numerosas manchas ya les cubrian; pero el triunfo alcanzar deseando y el hermoso trípode, del dolor no se curaban. Y así por largo tiempo la pelea continuó, sin que pudiera Ulises á su contrario suplantar y en tierra derribarle; y tampoco Ayax podia, porque el vigor de Ulíses lo estorbaba. Mas cuando ya de la indecisa lucha á cansarse los Griegos comenzaron, Avax á Ulíses dijo: «O me levanta pen vilo tú, ó permite que el primero »yo te levante, y la victoria Jove »dará despues á quien le fuere grato.»

Dijo, y á Ulíses levantó en el aire; pero no se olvidó de sus ardides el hijo de Laértes. Y en la corva le dió con su talon tan recio golpe, que tenerse de pié ya no pudiendo cayó de espaldas, y tambien Ulíses cayó sobre su pecho, y admirados y atónitos quedaron los Aquivos.

Alzáronse, y Ulíses el segundo hizo perder á su contrario tierra; pero tan poco, que tenerle en alto no pudo y se doblaron sus rodillas, y ambos juntos cayeron en la arena cerca el uno del otro, y polvo mucho cogieron que sus rostros afeaba.

Y por tercera vez, ya levan tados volvieran á luchar, si el mismo Aquíles no lo estorbara alzándose, y diciendo:

«No más ya combatais, ni con los golpes »os maltrateis; que vencedores ambos »en la lucha quedais, é íguales premios »ambos alcanzareis. Dejad el circo »para que otros Aqueos se disputen »la palma en la carrera.» Así decia, y al escuchar su voz obedecieron; y limpiándose el polvo, los vestidos volvieron á tomar y se asentaron.

Despues Aquíles al que más ligero el estadio corriese una brillante urna ofreció de plata que cabia seis medidas de vino, y en belleza á todas las del mundo aventajaba. De Sidon los artífices famosos mucho en ella esmerándose la hicieran, y los Fenicios por el ancho ponto á vender la llevaban, y en los puertos en venta la ponian; mas llegados á Lémnos, á Toante se la dieran en dádiva preciosa; y á Patroclo,

de Licãon en pago, el Rey Euneo
la entregó. Y de su amigo al celebrarse
las exequias ahora, al que de todos
con sus ligeros piés en la carrera
vencedor fuese la ofrecia Aquiles,
y un corpulento buey al que llegase
à la meta segundo, y al tercero
medio talento de oro. Y de la silla
alzóse y dijo: «Los que hacer alarde
»de sus ligeros piés quieran ahora,
»y los premios ganar, su asiento dejen.»

Alzáronse á su voz Ayax de Oileo. famoso corredor, el cauto Ulíses, y Antíloco de Néstor, que vencia con sus ligeros piés en la carrera á los jóvenes todos. Colocados en linea ya, de la carrera Aquiles la meta les mostró. Los tres salieron de la barrera juntos, y á los otros Ayax se adelantó; pero de cerca Ulíses le seguía. Cuan cercano al pecho está de la mujer el huso, que ella revuelve sin cesar ligera. cuando de la madeia devanando está el ovillo, y en su pecho afirma el extremo del huso; tan de cerca á Avax seguía Ulíses, anheloso siempre corriendo. Y en la huella misma que Ayax hiciera, la robusta planta ântes ponia Ulises que de nuevo el polvo la cubriese; y la cabeza, siempre corriendo fácil, le mojaba con su aliento. Aplaudian los Aquivos todos al ver que con tenaz porfía así al premio aspiraba prometido

al vencedor; y en clamorosas voces más y más le animaban. Cuando cerca estaban ya del término, en secreto dijo á Minerva Ulíses: «Mi plegaria nescucha, Diosa, y ligereza infunde ȇ mis piernas y piés.» Oyó benigna Minerva su demanda; y más ligero hizo su cúerpo todo y á sus piernas nuevo infundió vigor, y áun á sus manos dió más agilidad. Y cuando estaban casi en la meta ya, y ambos creian el premio conseguir, hizo la Diosa que Ayax en unas hierbas resbalase todavía manchadas con el fiemo de los toros que Aquiles inmolara sobre la pira de Patroclo. En tierra Avax cavó, v la boca v las narices de lodo se llenó; y el primer premio, la urna de plata, el astucioso Ulises, que delante pasó, recibió ufano. Y Ayax tomando el buey y de las astas con las manos asiéndole, decia, la inmundicia limpiándose, á los Dánaos:

«¡Triste de mi! que resbalar me ha hecho »la misma Diosa que de tiempo antiguo, »cual madre cariñosa, siempre á Ulises »asiste y favorece.» Así decia: y todos los Aquivos, al mirarle cubierto de basura, dulcemente sonreian. Antiloco el postrero de los premios llevó, y al recibirle dijo riyendo á los Aquivos todos:

«¡Amigos! ya sabeis, y repetirlo »quiero yo, que á los Dioses inmortales »hasta en los juegos amparar es grate wa los de más edad. Ayax me lleva
muy pocos años; pero el buen Ulíses
ná la edad anterior ya pertenece
my á los hombres antiguos; y aunque viejo,
náun el vigor conserva, y muy dificil
ná cualquiera sería de los Dánaos
mla palma disputarle en la carrera;
msolo Aquíles podria. Así elogiaba
al afamado corredor Aquiles
Antíloco su amigo; y en respuesta
le dijo aquel, y cariñosas voces:

«¡Antiloco! no en vano esa alabanza »de tu boca salió: medio talento »de oro yo añadiré porque le juntes »tú con el otro medio.» Y al decirlo se le puso en la mano, y él gozoso le recibió. Despues tomando Aquíles una lanza, y un yelmo, y un escudo, armas que a Sarpedon quitó Patroclo, y en el medio poniéndolos del circo, en alta voz decia a los Aqueos:

«Los dos más valerosos campeones »quiero yo que este premio se disputen »vistiéndose las armas y empuñando »su lanza puntiaguda, y que á la vista »de todos hagan del valor alarde. »Del que primero á su rival hiriere »la armadura pasando con su lanza, » y el cútis le rasguñe y roja sangre »le haga verter, la espada cortadora, »que artifices de Tracia fabricaron »y con clavos de plata guarnecido »el puño tieno, y fué de Asteropo »y yo se la quité dandole muerte, »digno premio será. Las otras armas

»entre los dos rivales repartidas »deberán ser, y espléndido convite »en mi tienda tambien ofrezco darles.»

Alzóse alegre el corpulento y alto .

Ayax de Telamon, y Dïomédes
se alzó tambien; y fuera de la turba
los dos se retiraron para armarse.
Y armados ya, volvieron deseosos
ambos de combatir, y con miradas
torvas amenazándose; y al verlos,
se consternaron los Aquivos todos.

Cuando ya estaban cerca y el combate empezaron, tres veces se embistieron, y tres veces en vano con sus lanzas intentaron herirse. Recio bote dió Ayax por fin en el escudo plano de su rival, y le pasó: en la carne no penetró la punta de la pica: que la coraza lo estorbó. Diomédes, del anchuroso escudo por encima, con la aguzada punta de su lanza de Ayax buscaba el vigoroso cuello, herirle deseando. Los Aquivos, de Ayax temiendo por la vida todos, les mandaron cesar, y que los premios con igualdad partiesen; pero Aquiles á Dïomédes la espada cortadora dió, del hermoso tahali pendiente.

Puso despues Aquiles una grande bola de hierro sin bruñir, que el bravo Etion otro tiempo despedia con poderoso brazo; pero muerto por el valiente Aquiles, en sus naves entre muchos riquísimos despojos la bola este llevó. Mostróla entónces

á los demas Aqueos, y les dijo: «Álcense los que quieran de su brazo »la pujanza mostrar. El que venciere, »aunque estén de poblado muy distantes »y de larga extension sus campos sean, »harto hierro tendrá con esta bola »por más que de ella siempre esté partiendo »cinco cabales años; ni por falta »de herramientas quinteros y pastores »irán á la ciudad.» Así decia Aquíles, y á su voz se levantaron Lëonteo y el bravo Polipétes. en la fuerza à los Dioses comparable. y Avax de Telamon, y el fuerte Epeo. En fila colocados, la gran bola tomó Epeo: y el brazo vigoroso con cuanto esfuerzo pudo rodeando, no léjos la arroj i; y al ver la fuerza que hizo para arrojarla, los Aquívos todos reian. La tiró segundo el bravo Lëonteo: y con la mano Ayax de Telamon lanzó robusta el tercero la bola, y las señales todas pasó de los primeros tiros. Mas cuando ya al forzado Polipétes arrojarla tocó, tanta ventaja sacó á los tres primeros cuanta mide la longitud á que el vaquero arroja por encima de toda la vacada el ligero cayado, cuando quiere llamar alguna res que se extravía. Vencedor le aclamaron los Aquívos: y alzándose los fieles escuderos del bravo Polipétes, á las naves el premio de su Príncipe llevaron.

Negro hierro despues ofreció Aquíles por premio al que más hábil disparase con el arco las flechas. Y en el circo diez grandes hachas de cortar madera v otras diez más pequeñas colocadas, mandó que lejos en la tierra dura un mástil de navío se fijase, v que de él una cándida paloma con delgado cordel ataran firme de un solo pié; y á los archeros dijo que al ave dirigiesen las saetas, añadiendo: «El que hiera á la paloma »tome las grandes hachas, y por premio ȇ su tienda las lleve. El que la cuerda ȇ herir acierte sın tocar al ave. »como más inferior, reciba solo »las diez hachas pequeñas.» Así dijo, v al escuchar su voz se levantaron Teucro de Telamon y Meriónes: y echadas en un yelmo las dos suertes, saltó primera la de Teucro. Usano el jóven, con vigor la aguda flecha pronto lanzó sin ofrecer primero escogida hecatombe de primales al flechador Apolo. Este, ofendido, no le otorgó que á la paloma hiriese; y solo en el cordel de que pendia atada por el pié tocó la flecha, v le cortó. La tímida paloma al cielo huyó volando y en el suelo cayó el cordel, y los Aquívos todos mucho á Teucro aplaudian. Meriónes arrancó luego el arco de la diestra de su rival; y al nervio acomodada la flecha que tenía de antemano

ya preparada, y ofreciendo pio al flechador Apolo una hecatombe de tiernos corderillos, por el aire la dirigió á la nube en que meterse á la paloma viera. Y acertóla á pesar de los giros tortuosos que en su volar hacía y por debajo la hirió del ala, y á sus piés la flecha volvió á caer. Atolondrada el ave con el dolor, al mástil del navío bajó triste á posarse, pero pronto inclinó el cuello y extendió las alas y el alma huyó veloz, y ya sin vida cavó lejos del árbol. Los Aquivos atónitos quedaron y gozosos; y las diez grandes hachas Meriónes tomado habiendo, con las diez pequeñas encaminóse Teucro á sus navíos.

Mandó despues Aquiles que trajesen una robusta lanza y un caldero que el fuego aún no manchara, cincelado en variada labor, y que valia tanto como una vaca. Dos caudillos en arrojar la pica ejercitados salieron a la prueba: el poderoso Agamenon de Atreo, y Meriónes. Mas al verlos Aquiles, al Atrida así dijo en palabras cariñosas:

«¡Hijo de Atreo! indecoroso fuera »que á disputar el premio te humillases. »Sabemos que en grandeza y poderío »á todos aventajas; y sabemos »que en vigoroso brazo y en destreza »para no errar el tiro de tu lanza, »eres tambien de todos el primero.

»Recibe el premio, pues, y á los navíos »vuelve con él; y al bravo Meriónes »demos tambien la pica, si te agrada. »Esto yo te propongo.» Conformóse el Atrida; y habiendo dado Aquíles á Meriónes la robusta lanza, el Rey tomó el caldero cincelado y en las manos le puso de Taltibio para que á sus navíos le llevase.

## LIBRO VIGÉSIMOCUARTO.

Disolvióse la junta: y á las naos todos volviendo, la sabrosa cena tomaron las escuadras y al reposo alegres se entregaron. Solo Aquíles, del amigo acordándose, lloraba; ni el dulce sueño, que á los hombres rinde. sus párpados cerró. Sobre su lecho vueltas daba agitado, á la memoria recordando el valor y fortaleza del infeliz Patroclo, y las hazañas que hiciera unido á él, y los trabajos que en las guerras pasara y en los mares borrascas arrostrando peligrosas: y al acordarse, en abundante lloro bañaba sus mejillas. En desvelo así pasaba las enteras noches, ya echándose de lado, ya de cara ya de espalda tambien; y al fin cansado de dar vueltas saltaba de su lecho, y á la orilla del mar erraba triste mucho ántes que la aurora con sus rayos iluminase el mar y sus riberas.

Salido el Sol, al pabellon volvia;
y poniendo á su carro los bridones,
detras ataba de Héctor el cadáver
para llevarle á rastra. Y cuando habia
dado con él tres vueltas á la tumba
de Patroclo, en su tienda reposaba,
el exánime cuerpo allí dejando
extendido de cara sobre el polvo.
Mas de Héctor apiadado hasta en su muerta
Apolo, del cadáver alejaba
cuanto afear pudiera su hermosura;
y con égida de oro le cubria
todo, para que Aquíles por el suelo
al arrastrarle duro no pedazos
sus miembros todos y su carne hiciera.

De Héctor así al cadáver insultaba ensañado el aquivo; mas los Dioses de él se compadecieron, y á Mercurio á que furtivamente le sacase de las manos de Aquiles animaban. A todos era grato este consejo, menos á Pálas, á la augusta Juno. y á la Deidad del mar; que tanto ahora á Príamo y su pueblo aborrecian como ántes, por la injuria que Alejandro á ambas Diosas hiciera cuando fueron á su cabaña y seducido el jóven declaró en la disputa vencedora á la que en premio liviandad funesta le ofreció. Cuando ya, despues del dia en que Héctor pereció, trajo la aurora la duodécima luz, así en la junta Apolo habló de los eternos Dioses:

«Sois duros y crueles. ¿Ya olvidado »habeis que en vida, cual varon piadoso,

»de cabras escogidas y de bueyes »víctimas numerosas ofreceros »Héctor solia? ¿Ni tendreis siguiera. »cuando muerto le veis, valor vosotros »para salvar el mísero cadáver y á la vista volverle de su esposa, »y de su anciana madre, y de su niño, »v de su padre Príamo, v de todos »sus antiguos soldados, porque puedan »en la pira quemarle y las exeguias »celebrar en su honor? Al iracundo »feroz Aquíles favorables solo. »oh Dioses, os mostrais, en cuyo pecho »ni la razon ni la equidad habitan. »ni tierno corazon. Como el agreste »leon, á su fiereza y valentía »aflojando la rienda, á los rebaños »acomete rabioso de los hombres »para buscar el alimento: Aquíles »así la compasion y la vergüenza »(á los hombres á veces provechosa, »y otras funesta) desconoce impío. »Más caras prendas otros ya perdieron, »el hermano carnal, ó el hijo amado; »pero despues de haber sobre su tumba »llorado tristes, al dolor y luto »término ponen; porque al hombre dieron ȇnimo sufridor de las desgracias »las Parcas al nacer. Y solo Aquíles, »no satisfecho con haber quitado ȇ Héctor la vida, su cadáver frio »ata detras del carro, v de la tumba »en derredor le arrastra de Patroclo: »inútil crueldad, que ni su gloria ni su poder acrece. Y deberia

»considerar que, aunque valiente sea, »pudiéramos nosotros castigarle; »pues á un poco de tierra, ya privada »de sentimiento, en su furor insulta.»

Airada Juno, respondió: «En buen hora »hágase, Febo, lo que tú deseas, »si ya vosotros en igual estima pá Héctor teneis y Aquiles. El primero »simple mortal nació, y mamó la leche \*de una mujer; mas el segundo es hijo »de una Diosa, de Tétis; y yo misma ȇ esta dí de mamar, y de su infancia »solícita cuidé; y al rey Peleo, »tan caro á las Deidades, por esposa »se la otorgué despues. Y convidados »al banquete nupcial, los Dioses todos »participaron de él; y tú el primero »que ahora, ¡desleal! de los perjuros »eres el defensor, en abundante »mesa te regalabas, y tañias »la citara sonora.» El padre Jove así la dijo en cariñoso acento:

«No con los Dioses, Juno. estés airada; 
»pues nunca en igual precio Héctor y Aquíles 
»estimados serán. Pero entre todos 
»los habitantes de llion ha sido 
»Héctor el más amado de los Dioses, 
ȇ lo ménos de mí; porque en su vida 
»no se olvidó jamás dones preciosos 
»y muchos de ofrecerme, ni mis aras 
»de escogidos manjares carecieron 
»y libaciones, ni de olor sabroso 
»de las carnes asadas; que á los Dioses 
»este tributo los humanos deben. 
»Pero no hablemos ya de que el cadáver

»de Héctor sea robado, ni posible
»robarle será ya sin que lo entienda
»el matador Aquíles; porque siempre
»su madre está con él de noche y dia.
»Pero si alguno de los otros Dioses
ȇ Tétis me llamara, yo el consejo
»le daria prudente de que incline
»el corazon del hijo á que reciba
»el rescate que Priamo le ofrezca,
»y al Rey entregue de Héctor el cadáver.»

Así Jove decia: y del Olimpo, cual de la nube rápido se aleja el relampago ardiente esplendoroso, Íris bajó en un vuelo, deseando el mensaje llevar. Llegó á la tierra. y entre la costa de Ímbros escarpada y la de Sámos al oscuro ponto saltado habiendo, resonó estruendosa la gran laguna al espantable ruido que hizo al caer. Hasta el profundo seno Íris bajó del mar como desciende rápido el plomo del anzuelo asido que en engañoso cebo á los voraces peces la muerte lleva; y en su gruta halló sentada á Tétis. Á su lado las otras Diosas de la mar tenía. y en medio de ellas lamentaba triste la desgracia del hijo; porque en Troya, y muy distante de su dulce patria, morir debia. Y acercada mucho Íris á la Deidad, así la dijo:

«Sube al Olimpo, Tétis; porque Jove »te llama, y quiere revelarte ahora »sus eternos arcanos.» Al oirla Tétis respondió triste: «¿Por qué manda maquel gran Dios que á las moradas suba myo de los inmortales? Me avergüenzo mode parecer en su presencia: tantas mas penas son que el corazon devora. mas, aunque grande mi tristeza sea, miré, pues él lo quiere; ni ya vana mas palabra será que ha pronunciado.

Dijo: v tomando el velo más oscuro de cuantos en su cámara tenía. de la gruta salió. La mensajera iba delante, y las cerúleas ondas del mar se abrian para darlas paso. Salieron á la orilla, y del Olimpo pronto subieron á las altas cumbres; y á Júpiter hallaron y á los otros eternos Dioses en el regio alcázar en alegre convite reunidos. Sentóse Tétis de su padre al lado, porque Pálas su trono la cediera: v álargándola Juno cariñosa la copa de oro, con palabras dulces. la consolaba en su dolor; y Tétis, habiéndola gustado, se la puso en la mano otra vez. El padre Jove dijo despues á la marina Diosa:

«¡Tétis! en fin, aunque afligido tengas mel corazon y de dolor eterno mel alma traspasada, te has dignado mel venir al Olimpo. Bien conozco mel tu pena el origen. Sabe ahora meual el motivo de llamarte sea. mel mel mel mel discordia mestán los inmortales, y la causa mes el cadáver de Héctor: es Aquíles, mel bravo destructor de las ciudades.

»Muchos aconsejaban á Mercurio »que el cadáver robara; y yo no quise »menoscabar el triunfo glorïoso »de Aquíles, porque siempre en la memoria »tengo y tendré grabado el juramento »que hice de honrarle, y tu amistad por siempre »deseo conservar. Al campo baja »pronto de los Aqueos, y un mensaje ȇ tu hijo lleva, y en mi nombre dile »que muy airados los eternos Dioses »con él están, y yo más que ninguno; »porque inhumano de Héctor el cadáver ȇun tiene en su poder, y no permite »que le rescaten. Dile que si teme »la ira de Jove, el cuerpo del Troyano ȇ los suyos entregue; que yo á Íris ȇ Príamo enviaré para que vaya »al campo de los Griegos y el cadáver »de Héctor redima, precïosos dones ȇ Aquíles ofreciendo que su saña »templen y su furor.» Así decia Júpiter: y á su voz inobediente no fué la Diosa, y desde el alto Olimpo en raudo vuelo descendió á la tierra. Y al pabellon del hijo ya llegada, que en profundos suspiros todavía el dolor exhalaba de su pecho, le halló sentado; y á distancia corta los fieles escuderos preparaban la cena, diligentes aprestando lanuda y grande oveja que ellos mismos habian degollado. Cerca mucho del triste Aquíles se asentó la Diosa; y en maternal ternura con la mano le acarició, y le dijo estas palabras:

«¡Hijo mio! ¿hasta cuándo así lloroso »y afligido estarás y devorando »tu propio corazon, sin acordarte »de la grata comida y las dulzuras »del amor? El consuelo de sus penas »es para el hombre la mujer á veces. »Ya no me vivirás por largo tiempo: »cerca la muerte está, cerca la Parca »inexorable. Mas escucha ahora, »y es Jove quien me envía, lo que vengo ȇ aconsejarte. Los eternos Dioses, »y más que todos de Saturno el hijo. »contigo están airados porque ciego »de cólera y furor en los bajeles »insepulto conservas el cadáver »de Héctor, ni redimirle has permitido. »Restitúvele, pues, y la riqueza »recibe que por él te fuere dada.»

Respondió Aquíles á su augusta madre: «Si así lo manda el dueño del Olimpo, »y esta es su voluntad, que se presente »con el rescate alguno, y el cadáver »de Héctor á Troya lleve.» De este modo en medio los navíos de la Grecia Tétis y Aquíles en aladas voces entre sí departian, y el Saturnio á íris mandó que en vagaroso vuelo al alcázar de Príamo bajase.

«¡fris veloz! (decia) del Olimpo

»las sillas abandona; y en mi nombre,

»entrando dentro de Ilïon, anuncia

»al afligido Príamo que vaya

ȇ las naves aqueas y redima

»del hijo amado el infeliz cadáver.

»Dile que lleve preciosos dones

»que de Aquíles el ánimo irritado \*aplacar puedan, y que vaya solo y no lleve ninguno de los Teucros. »Un heraldo le siga venerable »que las dos mulas y el voluble carro »dırigir sepa, y el cadáver lleve ȇ la ciudad despues. Tambien le anuncia »que ni la imágen triste de la muerte ȇ su ánimo se ofrezca, ni otro daño »su corazon recele; que á Mercurio »para que le acompañe le daremos, »y salvo y sin lesion en la presencia »del Griego le pondrá. Cuando le hubiero »el Dios guiado hasta dejarle dentro »del pabellon de Aquíles, á su vida »este no atentará, ni de los otros »dejará que ninguno le maltrate. »No es imprudente Aquiles, temerario, »ó descortés; y con afable rostro »recibirá al anciano, cuando vea »que á demandar piedad humilde viene.»

Júpiter dijo, y de la silla de oro
Iris se alzó; y cual raudo torbellino
de tempestad, desde las altas cumbres
del Olimpo bajó con el mensaje:
y al palacio de Príamo llegada,
llanto, duelo y suspiros dolorosos
escuchó resonar. En torno al padre
dentro la cerca estaban asentados
todos los hijos, derramando tristes
lágrimas de dolor que humedecian
sus vestiduras; y el anciano en medio
sentado en tierra estaba, y muy ceñido
con túnica de luto que cubria
su venerable faz y su cabeza,

y del lodo manchada que en el suelo con las manos cogiera al arrastrarse. Y del alcázar dentro, en los salones, sus hijas y sus nueras lamentaban la pérdida de muchos y valientes campeones que á manos de los Griegos habian perecido, y en el valle insepultos yacian. Acercada fris al Rey, en silenciosas voces le habló; y al verla solo, del anciano todos los miembros trémulos temblaban.

«¡Ten buen ánimo, Príamo! (le dijo »la mensajera celestial) no temas: »que yo no vengo á presagiarte daños »sino á darte consuelo, y enviada »por Jove soy; que si alejado vive Ȏl de la tierra, tus desgracias mucho »compadece v de tí no se ha olvidado. ȃl te manda que de Héctor el cadáver »vayas á redimir, preciosos dones »llevando que de Aquíles el enojo »aplacar puedan; y que vavas quiere »tú solo y sin ninguno de los Teucros. »Un heraldo te siga venerable »que las dos mulas y el voluble carro »dirigir sepa, y el cadáver traiga »despues á la ciudad. Tambien te dice »que ni la imágen triste de la muerte ȇ tu ánimo se ofrezca, ni otro daño »recele el corazon; porque Mercurio »irá contigo, y salvo en la presencia »del Griego te pondrá. Cuando te hubiere »guiado el Dios hasta dejarte dentro »de la tienda de Aquíles, á tu vida »este no atentará, ni de los otros

»dejará que ninguno te maltrate.
»No es imprudente Aquiles, temerario,
»ó descortés; y con afable rostro
»escuchará tus ruegos, cuando vea
»que á demandar piedad humilde vienes.»

Dijo, y despareció la veloz Íris: y el anciano mandó que preparasen la carreta de mulas, y que encima un grande arcon pusiesen con las sogas sujetándole bien. Y alborozado al tálamo oloroso que de cedro él mandara labrar, donde tenía muchas y ricas joyas y preseas, descendiendo, á su esposa que bajase allí tambien rogó, y así la dijo:

«¡Hécuba desgraciada! Me ha enviado
»la mensajera del Olimpo Jove
»para que vaya á las aquivas naves
»el hijo amado á redimir, y lleve
»preciosos dones que de Aquíles puedan
»el enojo templar. ¿Lo aprobarias?
»Dímelo, esposa; porque dentro el pecho
»el corazon me inspira que á las naves
»vaya de los Aquívos, y penetre
»en el campo anchuroso de sus tropas.»

Triste suspiro al escuchar sus voces Hécuba dió, y le dijo: «¿Á dónde es ida »la prudencia que célebre hasta ahora »te hacía en las naciones extranjeras »y en los dominios que tu cetro rige? »¿Cómo en las naves de los Griegos quieres »tú solo penetrar, y á la presencia »llegar del hombre que quitó la vida »á tantos hijos tuyos? Es de hierro »tu corazon. ¿Ignoras que si llega

xá verte ese feroz, ese perjuro. »y en su poder cayeses, ni tus canas »respetará, ni compasion alguna »tendrá de tus desdichas? Retirados ȇ estancia oculta, en funeral gemido ȇ Héctor lloremos, pues la dura Parca, pal hilar el estambre de su vida »cuando vo le dí á luz, á que distante »de sus padres muriese y devorado »su cuerpo fuera por aquivos perros, »le condenó cruel; y ya ejecuta »su voluntad el despiadado Aquíles. »: Ah! si en la mano el corazon tuviera »de ese bárbaro yo, y en él cebada »devorarle pudiese! Sólo entónces »vengados quedarian los insultos »que sin razon al hijo de mi vida »hizo, y haciendo está: que si matarle »logró, no fué sin que con él midiese »cual valiente sus armas en defensa »de los Troyanos y de sus esposas. »Y firme le esperó sin que en la fuga »ya más pensase, ni el aspecto horrible »le intimidara de la negra muerte.»

Respondióla el anciano venerable:
«Ir yo mucho deseo: con tus voces
»no detenerme quieras, y en mi casa
»ave tampoco ser de mal agüero.
»No me persuadirás: pues si algun otro
»de los mortales que en la tierra habitan,
»ya profeta, ya augur, ya sacerdote,
»el aviso me diese, que era falso
»yo diria, y el rostro le volviera.
»Mas habiendo escuchado de la Diosa
»la voz yo mismo, y visto con mis ojos

»la celestial persona, su mandato »fiel ejecutaré, ni será vana »la voz que de sus labios ha salido; »y si morir en las aquivas naos »es mi destino, moriré. En buen hora, »así que entre mis brazos el cadáver »del hijo haya estrechado, y satisfecho »haya el deseo de llorarle, al punto »máteme el fiero Aquiles.» Así dijo: y levantando las hermosas tapas de los grandes arcones, doce velos riquísimos sacó, doce sencillas clámides sin teñir, doce tapetes, doce anchurosos mantos, otras tantas túnicas, bien pesados diez talentos de oro puro, dos tripodes brillantes, cuatro calderos, y la hermosa copa que los Tracios le dieran cuando vino á ellos de Embajador; preciosa alhaja. Mas, ni áun así, guardarla en su palacio el anciano queria; que impaciente estaba va por rescatar del hijo el mísero cadáver. Y volviendo del alcázar al pórtico espacioso, á todos los Troyanos que allí estaban colérico arrojó de su palacio; añadiendo palabras injuriosas.

«¡ldos de aqui (decia) idos, infames!
»¿No teneis cada cual en vuestra casa
»motivos de llorar, que habeis venido
ȇ acrecer mi dolor? ¿De poca monta
»el pesar os parece con que Jove
»ha querido afligirme, el más valiente
»haciendo que perdiera de mis hijos?
»Tambien vosotros lo vereis un dia;

TOMO II.

»que muerto aquél, al enemigo fácil »será mataros. ¡Ay! al hondo averno ȇntes yo baje, que mis ojos vean »la ciudad saqueada y destruida.»

Dijo, y la turba con el régio cetro de allí alejó; y temiendo su venganza, se dispersaron todos. A sus hijos vuelto despues el afligido anciano, los reprendió tambien: á Heleno, á Páris, al valiente Agaton, al belicoso Polítes, á Pamon, al fuerte Dio, á Antífono, á Hipotoo, y á Deïfobo. A estos nueve el anciano con dureza habló iracundo, y lo que hacer debian así les dijo en agitadas voces:

«¡Pronto, malvados, de ignominia eterna »y deshonor cubiertos! ;Ah! si todos sen lugar de Héctor en las griegas naos »quedarais muertos! ¡Desdichado padre! »Hijos yo tuve que en valor á todos »en esta gran ciudad aventajaban. »y ya de ellos ninguno me ha quedado. »Méstor murió, á los Dioses comparable; »Troilo murió, que pelear valiente »desde el carro sabía cual ninguno. »y Héctor murió tambien, que entre los hombres »era como deidad, y parecia »nacido de algun Dios y no engendrado »por un padre mortal. A todos estos »mató Mayorte, y solo ya me quedan »los cobardes y viles, seductores »de mujeres ajenas, danzarines »solo en herir la tierra aventajados »en paso cadencioso, de corderos »ladrones y cabritos que criara

"desvalido plebeyo. ¿La carreta
"no sacareis voluble y estos dones
"colocareis en ella, porque en marcha
"me pueda yo poner?" Así les dijo
el anciano; y su cólera temiendo,
fos jóvenes al pórtico sacaron
la carreta de mulas, no estrenada,
y voluble y hermosa, y diligentes
en ella el arca acomodaron luego.

Del clavo en que pendia, presurosos alcanzaron despues el corvo yugo, de madera de boj y con anillos para pasar las bridas adornado: v el correon tambien de nueve codos sacaron, y al extremo le pusieron de la redonda lanza, y la clavija echaron que al timon el terso yugo snjetase. Y tres veces la correa de cada lado atada, nudo estrecho hicieron á la punta; y los regalos que de Héctor al rescate destinaba el Rey desde la cámara trajeron, y en el arca despues los colocaron. Dos corredoras y valientes mulas que á Príamo otro tiempo regalaran los Misios, de las riendas condujeron; y atada la coyunda, los bridones de Príamo trajeron, que cuidaba por sí mismo el anciano la comida en el pesebre echándoles; y al yugo en el pórtico entónces los uncieron el heraldo y el Rey. Y Hécuba triste acercóse á los dos; y en áurea copa pulce vino trayendo, porque hicieran la libacion á los eternos Dioses

y la marcha emprendiesen, al esposo, ante el carro parada, así decia:

«Toma, v haz libacion al padre Jove; py ruégale que ileso te conceda pvolver de entre los Dánaos á tu casa. »ya que el ardido corazon te anima ȇ penetrar en las aquivas naos, »no con mi voluntad. Dirige ahora »tus voces, pues, al hijo de Saturno, »el que á su voz en negros pabellones »las nubes amontona, y que, sentado pen las cumbres del Ida, la llanura »vasta registra y la ciudad de Troya. »Pidele tú que en favorable agüero »el águila veloz, que entre las aves »es de él la más preciada y entre todas »cuantas pueblan el aire la más fuerte, ȇ tu derecha baje. Si tus ojos »volar así la vieren, confiado »en el feliz auspicio á los navíos »marcha de los Aqueos; mas si Jove »su águila no te envia, no quisiera »yo que ahora marchases á su campo. »ni te lo aconsejara aunque animoso »tú lo deseas.» En alegres voces el anciano la dijo: «¡Esposa mia! »no el prudente consejo que me has dado »despreciaré; que provechoso siempre »es implorar de Jove la clemencia, »con las manos al cielo levantadas.»

Dijo, y á la cautiva que á su cargo del alcázar tenía la despensa mandé que el agua pura derramase sobre sus manos. La doncella vino con la aljofaina de oro y con el jarro; y el venerable Rey, luego que tuvo puras las manos, recibió la copa que Hécuba le ofrecia. Y de la cerca puesto de pié en el medio, las primicias del vino derramó; y en altas voces hizo, mirando al cielo, esta plegaria:

«¡Oh padre Jove, poderoso númen
»de los montes Ideos, que el más grande
»eres entre los Dioses del Olimpo!
»Dame que grato á la presencia llegue
»del fiero Aquíles, y á piedad le mueva;
»y envíame tu alado mensajero,
, »el águila veloz, que de las aves
»es la que más tú precias y de todas
»es tambien la más fuerte, y á mi diestra
»volar la vea yo; porque fiado
»en el auspicio favorable, vaya
»sin temor á las naves de la Grecia.»

Ovó benigno su plegaria Jove: y un águila envió (de cuyo vuelo el más seguro auspicio los augures suelen tomar entre las aves todas) atezada, rapante, y de la especie que llamamos Percnon. Cuanta es la anchura de la puerta que tálamo espacioso cierra de recio alcázar, si la llave se destorciere que asegura firme las dos hojas unidas; tanto trecho, tendidas las dos alas, ocupaba del uno al otro lado. Por la diestra venir la vieron rápida volando sobre la gran ciudad; y al verla todos exclamaron alegres, y la dulce esperanza ensanchó sus corazones.

Presuroso el anciano, en el brillante

carro subido, hácia las anchas puertas le dirigió del atrio sonoroso; y delante las mulas arrastraban la voluble carreta que el heraldo Ideo conducia. Los bridones, que impaciente el anciano á que marchasen con el flexible látigo aguijaba, detras siguieron y en veloz corrida la espaciosa ciudad atravesaron; y todos sus amigos y sus deudos le acompañaban derramando muchas lágrimas de dolor, como si entónces el anciano á la muerte caminase. Cuando de la ciudad á la llanura el heraldo y el Rey bajado hubieron, todos á Troya tristes se tornaron hijos y yernos; mas al padre Jove, que con su vista el universo abraza, no se ocultó que por la gran llanura caminaban los dos, y del anciano hubo piedad. A su presencia luego llamó á su hijo Mercurio; y cariñoso con él habló, y le dijo estas palabras:

«¡Mercurio! pues á tí, más que á ninguno »de los Dioses, te es grato á los mortales »acompañar y las plegarias oyes »del que te invoca pio, marcha ahora, »y á las naves conduce de los Griegos ȇ Príamo de modo que ninguno »de ellos le pueda ver ni le descubra »hasta que llegue al pabellon de Aquíles.»

Obedeció Mercurio, y diligente puso á los piés la taloneras de oro de eterna duracion con que volando cual raudo viento la llanura inmensa

atraviesa del mar y las regiones de la anchurosa tierra. Tomó luego la vara con que el sueño soporoso sobre los ojos de los hombres vierte cuando le place, y pronto los despierta aunque en sueño profundo adormecidos sus párpados estén. Tomado habiendo la vara ya, de la region etérea bajó en rápido vuelo, y prontamente à la costa llegó del Helesponto y á los campos de Troya. La figura tomó despues de un jóven en quien brilla graciosa juventud cuando ya el bozo á apuntarle comienza, y que, nacido de algun Rey poderoso, á la belleza la majestad añade; y la llanura ligero atravesó. Los dos ancianos. cuando ya del sepulcro suntuoso de Ilo pasaran, mulas y bridones á la márgen del rio detuvieron para que allí bebiesen; y la noche ya con sus pardas sombras empezaba la tierra á oscurecer. Estaba de ellos no distante Mercurio; y el heraldo, al descubrir un bulto, en voz turbada hablando con el Rey, así le dijo:

¡Descendiente de Dárdano! tú mira
»lo que conviene hacer; prudencia mucha
»es aquí necesaria. Un hombre veo
»que á nosotros se acerca, y que nos mate
»mucho recela el alma. Prontamente
»huyamos con el carro y la carreta,
"ó echados á sus piés le demandemos
»piedad humildes.» Al oir sus voces
se llenó de temor el buen anciano;

turbóse su razon, y en la cabeza, al peso de los años inclinada á tierra, se erizaron los cabellos, é inmoble se quedó, sin atreverse á responder ni á respirar siquiera, atónito y medroso. Pero estaba ya á su lado Mercurio; y blandamente asióle de la diestra, y le decia:

«¿Adónde, padre mio, estos caballos »diriges y estas mulas, cuando noche »es ya cerrada y los mortales todos »al descanso se entregan? ¿No has temido ȇ los Griegos, que cólera respiran, »y son tus enemigos implacables, »y cerca están de aquí? Si alguno de ellos »viera que de la noche entre las sombras »tantas riquezas traes, ¿qué camino »de salud hallarias? No tú ióven »eres, y el escudero que te sigue »es muy anciano ya para que pueda »de un hombre defenderte si atrevido »te insulta y amenaza. Yo, aunque Griego. »no te haré mal ninguno; y si ofenderte »otro quisiera, con mi fuerte brazo »yo te defenderia; porque en todo »eres tú parecido á mi buen padre.»

Alentado ya el Rey con estas voces, así gozoso respondió á Mercurio:
«Es verdad, hijo mio, lo que dices; »pero sin duda entre los altos Dioses »hay todavía alguno que benigno »me cubre con su mano; pues me envia »tal conductor, en favorable agüero, »cual eres tú. Por la apostura y gracia »de tu cuerpo gentil, y la belleza

»de tu hermoso semblante, y la cordura »que se ve en tus razones, conjeturo »que de padres ilustres has nacido.»

Respondióle el celeste mensajero. «Tienes sin duda, anciano, de tu parta ȇ alguno de los Dioses; pero dime »y la verdad no ocultes: ¿Vas ahora ȇ llevar tus joyeles y tesoros ȇ alguna tierra extraña, deseando »una parte salvar de tus riquezas; »ó todos ya vuestra ciudad y casa »abandonais cobardes porque ha muerto »el campeon más fuerte, el hijo tuyo, »que en la lid á ninguno de los Dánaos »era inferior?» El Rey, enternecido, le preguntó despues: «Y tú ¿quién eres, »generoso mancebo, y á qué padres »debes el sér; pues con elogio ahora »de un hijo malhadado me recuerdas »la desventura?» Replicó Mercurio:

«Sín duda, anciano, asegurarte quieros »de mi veracidad, y ver si cierto »á Héctor he conocido. Veces muchas »en las honrosas lides peleando »yo le ví por mis ojos; y áun el dia »que á los Aquívos rechazó á las naves, »y el alcance siguiéndoles, á muchos »iba matando con su aguda lanza, »nosotros desde léjos el combate »mirábamos ociosos, y la fuerza »admirábamos de Héctor; porque Aquíles, »con el hijo de Atreo enemistado, »no nos dejaba pelear entónces. »Yo soy doncel de Aquíles, y la misma »nave nos trajo, y de la sangre ilustre

»nací de los Mirmídones. Mi padre »se llama Polictor, riqueza mucha »tiene, y edad tambien; que tan anciano »es como tú. Seis hijos ya tenía »cuando yo nací el sétimo, y la suerte »de venir á esta guerra me ha cabido. »Y ahora de las naves á este campo »vengo de explorador, porque mañana »han de dar la batalla los Aqueos »en torno á la ciudad; pues ya cansados »de ociosidad están, ni los caudillos »los pueden contener: tanto desean ȇ las lides tornar.» Instó de nuevo á Mercurio el anciano: «Si de Aquíles peres doncel (le dijo), por tu vida »la verdad me refiere. El hijo mio »itodavía en las naves insepulto »vace; ó Aquiles, en menudos trozos »habiendo su cadáver dividido, »se le ha echado á los perros?» Y Mercurio le respondió: «Ni los hambrientos canes, »ni las aves carnívoras, el cuerpo »de Héctor han devorado; aunque en el polvo »vace y desnudo al pié de la alta nave »de Aquíles, en su tienda. Doce dias »hace que allí le tiene; y ni su cuerpo »se ha corrompido, ni su carne comen »los gusanos que engendran las heridas »de los que en guerra mueren. Despiadado, »en torno de la tumba de su amigo »le arrastra Aquíles cuando va la aurora ȇ amanecer empieza cada dia. »y ni áun así sus miembros despedaza. »Y si á verle llegases, admirado »al contemplar quedaras la frescura

»de su cútis, y al ver que ya la sangre »en torno está lavada y no le queda »mancha ninguna, y las heridas todas »cuantas le hicieran fieros los Aquivos »(que sus lanzas en él clavaron muchos) »están cerradas ya. No han olvidado ȇ tu buen hijo los eternos Dioses ȇun despues de su muerte; que de todos »grato fué al corazon cuando vivia.»

Mucho el anciano se alegró al oirle, y así le respondió: «Siempre, hijo mio, pofrecer á los Dioses inmortales pel tributo de amor que les debemos pes provechoso. Y porque el hijo mio ses que tal hijo tuve) de los Dioses pos el vidó jamás, aunque la Parca pen su poder le tiene, las Deidades peque las moradas del Olimpo habitan pos el olvidaron de él. Mas tú recibe pesta brillante copa de mi mano, py tuya sea; y con feliz auspicio pá la tienda de Aquíles me acompaña, phasta que á verme en su presencia llegue.

Y el Númen respondió: «Porque tan jóven me ves, anciano, mi honradez ahora muieres probar: lo veo, y tus palabras mo me seducirán. Sin que lo sepa maquíles, admitir ese regalo mo debo yo. Su cólera es temible; my una parte á tomar de las alhajas mue tú vas á ofrecerle no me atrevo; mo sea que despues, si lo entendiera, me vengase de mí. Por el camino myo te acompañaré; y aunque tuviese mue seguirte por tierra, ó embarcado

»en veloz nave, hasta la misma Acaya,
»yo de tí cuidaria cariñoso.
»Y cierto que ninguno se atreviera,
»porque á tu compañero despreciase,
»contigo á pelear ni hacerte daño.

Dijo Mercurio: y con ligera planta en el carro subiendo, de las riendas se encargó y el azote; y mucho brío infundió á los caballos y á las mulas. Y cuando al foso y á las altas torres que las naves aqueas defendian llegaron, ya la cena aparejaban los centinelas; pero dulce sueño sobre los ojos esparció Mercurio de todos ellos. Descorrió el cerrojo, la puerta abrió anchurosa, y con el carro á Príamo introdujo y la carreta que los brillantes dones conducia.

Excelso pabellon á su caudillo hicieran los Mirmídones con altos y gruesos troncos de robusto abeto. y con flexible junco le cubrieran que en los prados segaran; y en contorno ancha cerca formaron con estacas espesas, y la puerta defendia una barra de abeto. Y encargados de quitarla y ponerla tres forzudos mozos estaban; pero Aquíles, solo y sin mucho trabajo, descorria la enorme barra. Cuando allí vinieron. fácilmente Mercurio abrió la puerta é introdujo al anciano y los presentes que al hijo de Peleo destinaba; v del carro bajó, y así le dijo: «Yo soy, joh Rey! el inmortal Mercurio. wy Júpiter mi padre me ha enviado
para que te acompañe; mas al cielo
»torno ya, ni de Aquíles á la vista
»me ofreceré; que indecoroso fuera,
»siendo Dios inmortal, públicamente
»favorecer á un hombre. Entra tú ahora,
»y al hijo de Peleo las rodillas
»abraza humilde, y por su anciano padre
»y su madre le ruega y por el hijo
»que en Esciro se cria, y con tus voces
»su duro pecho enternecer procura.»

Despareció Mercurio, y al Olimpo en raudo vuelo retornó. El anciano saltó del carro al suelo, y en la cerca al heraldo mandó que con las mulas parado le esperase y los bridones, y él penetró en la tienda. Estaba Aquíles á la mesa sentado, y á distancia tambien los escuderos; porque solo asistia á su lado Automedonte, iuntamente con Alcimo. Acababa el héroe de cenar, y todavía áun la mesa no alzaran. Sin ser visto entró el doliente Rey; y con sus manos abrazando de Aquíles las rodillas, besó humilde la diestra poderosa. homicida, terrible, que con sangre de tantos hijos suyos se manchara. Como atónitos quedan y admirados los que á la casa ven de un poderoso de repente llegar al suplicante que un hombre ha muerto en su país nativo y el castigo temiendo amparo busca en extraña region; tan admirado quedó Aquiles al ver dentro su tienda

al venerable Príamo; y los otros Mirmídones tambien, y se miraban los unos á los otros. El primero habló el anciano Rey, y en dolorido acento dijo al campeon de Acaya:

«De tu padre te acuerda, ilustre Aquiles, »que en rugosa vejez ya de la vida »al término se acerca, y tan anciano pes como vo. ¿Quién sabe si á estas horas »los Reyes comarcanos poderosos »le oprimen con sus armas, sin que tenga »quien le socorra y de la muerte libre? »Pero tu padre en fin, oyendo ahora »que tú vives, espera cada dia »verte llegar de Troya y se consuela; »v vo. el más desdichado de los hombres. »habiéndome los Dioses concedido »tantos hijos valientes que de Troya »eran los defensores, decir puedo »que ninguno me queda. Cuando vino »la hueste de los Griegos á esta playa. »cincuenta hijos tenía (diez y nueve »de Hécuba me nacieron, y los otros »de diversas mujeres), y la vida pá casi todos el furioso Marte »habiendo ya guitado, me guedaba »uno solo que á Troya defendiese: » y tú, no há mucho, le mataste, ;ay triste! »miéntras él por su patria combatia. »De Héctor hablo, y él es quien me ha traido ȇ las naves aqueas. Que me entregues »su cadáver te pido, y un rescate »traigo de gran valor. Respeta, Aquíles, ȇ los eternos Dioses, y te duele »de este infeliz anciano á la memoria

»recordando la imágen de tu padre. »Yo soy más infeliz; pues obligado ȇ sellar con mis labios ya me veo »la mano del varon que dió la muerte ȇ tantos hijos mios; desventura ȇ que jamás llegaron las desgracias »de otro ningun mortal.» Así decia el afligido Rey: y de su padre acordándose Aquíles, gran deseo le vino de llorar, y con la mano á Príamo intentó de sus rodillas aleiar blandamente; pero el triste anciano de sus piés no se apartaba. y en lágrimas los dos se deshacian. A Héctor lloraba Priamo; y Aquiles por su padre, y á veces á Patroclo; y en contorno la tienda resonaba de los dos con los llantos y gemidos. Pero despues que de llorar el héroe se hubo cansado y satisfecha el alma quedó del tierno lloro, de la silla se levantó cortés. Y por la mano asiendo al Rey y alzándole de tierra, v sus albos cabellos v su barba encanecida respetando, dijo:

«¡Ah, Monarca infeliz, que tantos males »has padecido ya! ¿Cómo tuviste »valor para venir de los Aqueos »á las tiendas, y solo, y presentarte »á un hombre que la vida y la armadura »á tantos hijos tuyos valerosos »ha quitado en la lid? De duro hierro »tienes el corazon. Siéntate ahora «en esta silla; y las amargas penas, »áun estando los dos tan afligidos,

»dentro del alma reposar dejemos. »Ninguna utilidad del triste llanto pel hombre saca; los eternos Dioses »le condenaron á pasar la vida men tristeza v dolor, v solos ellos »exentos siempre de pesares viven. »Hay dos grandes toneles á la entrada »del palacio de Júpiter, y dentro »de ellos están los dones que su mano »alternativamente distribuye: »uno es de males, y de bienes otro. »Aquel mortal á quien mezclados diere »males y bienes Jove, en desventuras ȇ veces cae; pero muchas otras »vive en prosperidad. El infelice ȇ quien solo desgracias haya dado. »objeto de la burla y el ludibrio pes para siempre; y á do quier que vaya »la desdicha le sigue y por la tierra perrante vaga, de los altos Dioses »aborrecido y de los hombres todos. »Así á Peleo de mercedes altas »colmaron las olímpicas Deidades, »desde su nacimiento. En poderío, »en riqueza, en honor, en feliz suerte, ȇ todos los mortales excedia. »y sobre los Mirmidones reinaba; »v aunque mortal él suese, por esposa »una Deidad le dieron; pero Jove pestos bienes mezcló con amarguras. »No en su palacio le nacieron hijos »que su reino heredasen; y uno solo »que al fin le dieron engendrar los hados, pen prematura muerte á la sombría «region ha de bajar. Pero yo ahora

»no del anciano cuido, y de mi patria »ausente estoy; y en apartado clima »haciendo cruda guerra, duro azote »soy de tí y de tus hijos. Otro tiempo »tú tambien, si la fama es verdadera, »dueño fuiste feliz de los tesoros »que contenian la opulenta Lésbos. »puebla de Mácar, la anchurosa Frigia »y el inmenso país que el Helesponto »con su corriente rápida circunda, »y de prole te hicieron numerosa »padre los Dioses. Pero desde el dia »que contigo ensañados te trajeron »la guerra asoladora, de contino »en torno á tu ciudad muertos y sangre, »y batallas no más, tus ojos miran. »Resignate, infeliz, y no en perpetuo »llanto así te consumas; porque nada »lograrás con llorar al hijo amado, »ni ya la vida le dará tu lloro; »y acaso todavía te prepara »nuevos pesares el crüol Destino.»

Príamo respondió: «No ya en la silla »tú quieras que me siente, miéntras yace »Héctor sin enterrar dentro la tienda. »Entrégame su cuerpo y me concede »que mis ojos le vean: v recibe »los numerosos dones que te traigo »por su rescate, y de ellos venturoso »largo tiempo disfruta, y á tu patria »vuelve feliz, pues el primero has sido »que matarme pudiendo me has dejado »vivir y ver del sol la luz brillante.»

Con torva faz mirándole el fogoso Aquíles, respondió: «No más excites,

»anciano, mi furor: yo no rehuso »darte el cadáver de Héctor; que por Jove penyiada mi madre vino ahora ȇ mandármelo así. Ni se me oculta, »Príamo, que á tí mismo te ha guiado »algun Dios á las naves; pues ninguno »de los mortales, aunque fuese jóven, »y robusto, y valiente, se atreviera »en este campo á entrar. Ni de la guardia »así habria pasado sin ser visto. »ni fácilmente la pesada viga »quitado hubiera que de barra sirve »de la estacada á la anchurosa puerta »que nuestro pabellon circunda todo. »Así, cuando me ves tan afligido, »no mi cólera excites: guarte, anciano, »que ni más en la tienda te permita »permanecer y de los altos Dioses »el mandato no cumpla, ni respete »la calidad en tí de suplicante.»

Dijo; temió el anciano, y el asiento tomó sin replicar. Despues Aquíles de la tienda salió precipitado: no solo, que tambien le acompañaban dos de sus escuderos, el heróico Automedonte y Álcimo. Estos eran de todos sus donceles los que, muerto Patroclo, él más amaba. Y por su mane desuncieron las mulas y bridones; y al heraldo que Príamo llevara en la tienda despues introdujeron, y le hicieron sentar. De la carreta bajaron luego los preciosos dones que de Héctor al rescate destinaba el amor paternal: solo dejaron

dos mantos y una túnica de lino, para que en ella envuelto y con los mantos bien tapado el cadáver, se le diera Aquiles al anciano y le llevara á llïon el heraldo. A sus cautivas l'amó despues Aquíles, y las dijo que el cadáver lavaran y le ungieran con aceite, llevándole á otra parte; no fuera que el anciano al ver del hijo el exánime cuerpo se irritara. v á contener la cólera en el pecho no fuese poderoso; y que de Aquíles de nuevo airado el corazon, la vida le quitara allí mismo y el mandato quebrantase de Jove. Las esclavas el cadáver lavaron; y ya ungido con oloroso aceite, le envolvieron en la delgada túnica, y con uno de los dos ricos mantos le taparon. Y alzándole del suelo el mismo Aquíles en suntuoso féretro le puso, v sobre la carreta los mancebos le colocaron. Y afligido al verle dió un profundo suspiro; y por su nombre al amigo llamando, asi decia:

«No conmigo te enojes, joh Patroclot »si oyes decir en el averno oscuro »que de Héctor el cadáver redimido ȇ su padre entregué; pues un rescate »me da de mucho precio, y de sus dones »ha parte yo que á la amistad se debe »consagraré á tus manes.» Así dijo; y á la tienda volviendo, la dorada silla ocupó de nuevo en que sentado ántes estaba en la pared opuesta

al asiento de Príamo. Y afable hablando con el Rey, así decia: «Ya del hijo el cadáver rescatado, »Príamo, tienes como lo has pedido. »Yace en fúnebre lecho; y cuando venga »la luz del dia le verás, y á Troya »podrás llevarle. De gustar la cena »tratemos va; porque tambien Niobe men medio su dolor, del alimento »se acordó al fin. En su palacio un dia »vió morir, ¡infeliz! los seis varones »de que era madre y en la flor estaban »de la edad, y con ellos las seis hijas »que tenfa tambien. A los primeros »Febo mató con penetrante flecha »que airado con Niobe disparara »del arco poderoso: á las segundas »Dïana hirió tambien la cazadora »porque Niobe osara compararse »con la bella Latona, y presumia »ser más feliz, pues que Latona solo »dos hijos engendrara v ella tantos. »Mas á estos muchos, aunque solo fueset plos de Latona dos, con sus saetas »mataron voladoras. En su sangre »bañados nueve dias estuvieron »sin enterrar, y nadie se atrevia ȇ sepultarlos; que insensibles hizo, ocual si de mármol fuesen, el Saturnio ∞á las gentes de Tébas, y los Dioses »al décimo por fin los sepultaron: wy ya Niobe, de llorar cansada, »pensó en el alimento. Y aunque ah wa, pen piedra convertida, en las alturas pestá del yermo Sípilo entre peñas,

»donde se dice que las grutas yacen »de las hermosas ninfas que sus danzas »guian alegres por la verde orilla »del Aqueloo, allí las amarguras »del gran dolor devora que los Dioses «en vida la enviaron. Y nosotros, »ilustre anciano, en la comida ahora »solo pensemos; que mañana el hijo »llevarás á llion y por su muerte »lágrimas verterás, y todavía »muchas tendrán que derramar tus ojos.»

Dijo; y saltando de la silla, él mismo una cándida oveja por su mano degolló, y sus donceles afanosos la quitaron la piel; y las entrañas sacándola, en pedazos la cortaron, y clavada en agudos pasadores, al fuego la pusieron. Cuando estuvo asada ya la carne, de la llama la retiraron, y de pan la mesa proveyó Automedonte, que en hermosos canastillos trajera. El mismo Aquíles distribuyó la carne, y todos ellos la diestra silenciosos alargaron á los gratos manjares que servidos fueron en abundancia. Satisfecha el hambre ya y la sed, fijos los ojos en Aquiles el Rey, no se cansaba de admirar su estatura y su belleza, que con la de los Dioses competia: y no ménos Aquiles admirado estaba al contemplar la faz augusta del anciano y sus canas venerables. y al escuchar sus elocuentes voces. Y cuando ya la vista recreado

los dos habian, Príamo el primero con Aquíles habló y así le dijo:

«¡Descendiente de Jove! ya permite »que á descansar yo vaya, y que gocemos »nosotros dos del sueño. Por mi parte, »yo bien lo he menester; que todavía »los párpados mis ojos no cubrieron »desde el aciago dia en que á tus manos mel hijo mio en desigual pelea »perdió la vida; y en continuo lloro, »penas innumerables devorando. »he yacido en la cerca de mi alcázar, »por el lodo arrastrándome; y ahora »la vez primera fué que la comida »he gustado y el vino delicioso »humedeció mi paladar.» Aquíles á sus donceles dijo y sus esclavas que bajo el alto pórtico pusieran dos lechos, y con anchos cobertores los cubriesen de púrpura, y encima tapetes extendieran y afelpadas clámides que los dos tomar pudiesen para abrigarse. De la tienda todas las esclavas salieron, y en las manos sendas hachas llevaban encendidas, y diligentes los mullidos lechos aderezaron pronto. En tanto Aquíles, temor aparentando, en misteriosas voces decia al infeliz Monarca:

«Es conveniente, venerable anciano, pque fuera de la tienda tú reposes; »no acaso venga alguno de los jefes ȇ consultar conmigo, como hacerlo »suelen á veces; pues si aquí te viera etan entrada la noche, luego iria ȇ dar aviso á Agamenon, caudillo
»de la hueste, y tal vez se dilatara
»la entrega del cadáver. Dime ahora,
»sin ocultarme nada, cuántos dias
»deseas para hacer los funerales
ȇ Héctor; porque entre tanto, ni á campaña
»salga yo, ni permita que las tropas
»tampoco salgan.» Respondió el anciano:

«Si generoso concederme quieres »tiempo en que celebrar los funerales »de Héctor tranquilos emplear podamos, »vo te agradeceria que nos dieras »el espacio de tiempo, no muy breve, »que va te indicaré. Tú bien conoces »que dentro de los muros encerrados »nos teneis, y es forzoso que la leña »desde el monte se traiga, que está léjos »v que sin tu palabra los Trovanos »temerian traerla. Nueve dias »en tanto emplearemos en llorarle »dentro el alcázar, en quemar el cuerpo »gastaremos el décimo, y la tumba pen el onceno á las cenizas frias »de Héctor erigiremos, y la gente »tendrá tambien el funeral convite: y al siguiente, si es fuerza, los combates »volverán á empezar.» Respondióle el héroe:

«Haráse todo como tú deseas, »anciano venerable, y las escuadras »el tiempo que me pides contenidas »en las naves tendré.» Dijo, y la diestra del anciano estrechaba con la suya para que no temiese, y en el atrio el heraldo y el Rey aquella noche durmieron; pero Aquiles de su tienda en lo más interior al dulce sueño se entregó, y a su lado la graciosa Briseida estaba. En plácido reposo los otros Dioses y la hueste griega descansaron tambien la noche toda; pero no de Mercurio el sueño pudo adormecer los ojos; que en su mente un arbitrio solícito buscaba para sacar de las aquivas naos, sin que los campeones escogidos que las puertas guardaban lo advirtiesen, al Rey Príamo. Al fin, ántes del dia, acercándose al lecho é inclinado sobre su augusta faz, así le dijo:

«¡Anciano! bien se ve que no recela »males tu corazon, pues así duermes »en medio de un ejército enemigo, »va que saliste ileso de la tienda »del iracundo Aquíles. El cadáver »del hijo has rescatado, y muchos dones »diste por él; pero si vivo ahora »de Agamenon cayeras en las manos »y lo supiesen los Aquivos todos, »tres veces otro tanto en tu rescate »tus hijos y tus yernos obligados ȇ dar serian.» Escuchó las voces Príamo de Mercurio; y al oirlas estremecióse todo, y en voz baja llamó al heraldo que en profundo sueño aún vacia. Mercurio los bridones les ayudó y las mulas prontamente á poner bajo el yugo, y los guiaba él mismo por el valle, y de ninguno fueron sentidos. Cuando ya llegaron al paraje en que el Simois caudaloso

es vadeable, al elevado Olimpo voló Mercurio, y la divina aurora ya sus rayos de púrpura extendia sobre la tierra toda. Caminaban los dos ancianos en silencio triste: y en medio de suspiros y sollozos los caballos á Troya dirigian, y las mulas detras con el cadáver la carreta arrastraban lentamente. Y fué entre los varones y matronas Casandra la primera que de léjos los vió venir; porque, subida entónces en la torre de Pérgamo elevada, á largo trecho conoció á su padre, que en el carro subido ya venía con el heraldo que en sonoras voces en la ciudad los bandos pregonaba. v sobre la carreta vió el cadáver de Héctor en lecho funeral tendido. Y en alaridos tristes prorumpiendo. por toda la ciudad iba gritando:

«Si otro tiempo, cuando Héctor victorioso prolivia à Troya de la guerra, alegres sá recibirle todos y agolpados sede la ciudad saliais, porque él era sede Troya la alegría, su cadáver sevenid á ver ahora.» Así gritaba; y ni un solo varon dentro los muros quedó, ni una mujer; que todos ellos, de insufrible dolor opresa el alma, fuera ya de los muros al anciano salieron á encontrar. Y las primeras la cara esposa y la afligida madre, sobre el féretro echandose y besando la cabeza del héroe, los cabellos

se arrancaban; y en lágrimas deshecha las rodeaba en derredor la turba. Y hasta ponerse el sol el dia todo gimiendo alli estuvieran, y llorando á Héctor, si desde el carro á todo el pueblo no así Príamo hablara: «Abrid camino. »porque yo pase con el carro, y sigan »detras las mulas; que llevado á casa »cuando hubiere el cadáver, largo tiempo »para llorarle os queda.» Prontamente camino abrió la turba, y la carreta pudo pasar; y cuando ya venidos fueron al régio alcázar, el cadáver en torneado suntuoso lecho 💰 colocaron, y fúnebres cantores de ambos lados pusieron que entonasen el himno funeral. Acompañaban gimiendo las mujeres; y afligida, v con sus blancas manos sosteniendo del malogrado esposo la cabeza. fué la primera Andrómaca que al llanto soltó la rienda, y en dolientes voces así de Héctor habló con el cadáver:

«En juvenil edad, esposo mio, saliste de la vida, y me has dejado sen el alcázar viuda y en su infancia al hijo que nosotros, iinfelices! sdel amor conyugal única prenda, shabíamos tenido. Ni ya á jóven ses posible que llegue. No: primero sarruinada será por los Aquivos sesta ciudad habiendo tú faltado, su antemural, y defensor y padre sde las castas matronas y sus hijos. saquellas pronto en las yeleras naos

ȇ Árgos serán llevadas, y con ellas »Andrómaca tambien.—Y tú, hijo mio, »ó con tu triste madre irás esclavo. »y en vil oficio por ingrato dueño »trabajarás; ó de la excelsa torre »te arrojará indignado algun Aquivo »asiéndote del pié, porque á su padre »Héctor quitó la vida, ó al hermano, »ó acaso al hijo. Porque muchos Griegos »de Héctor á manos sobre la ancha tierra »derribados cayeron, y sus dientes »han mordido la arena. Sí: en las lides »era tu padre campeon temido, »y por eso le lloran los Troyanos »en la ciudad ahora.—Inexplicable »es, Héctor, el dolor y la tristeza »que á tus ancianos padres ha traido »tu prematura muerte, y sobre todos ȇ mí en herencia llanto y amargura »me has dejado por siempre. Ni el consuelo »tuve de que al morir tú me alargases »la moribunda mano, ni me dieses »saludables consejos que en memoria »tuviera y recordase noche y dia »lágrimas derramando.» Así, deshecha en llanto, dijo Andrómaca; y las otras mujeres con suspiros y lamentos en su inmenso dolor la acompañaban; y en medio de ellas Hécuba, afligida mas que ninguna, y con el hijo hablando, así decia en lágrimas bañada:

«¡Héctor, de cuantos hijos he tenido »el que más adoraba el alma mia! »Ya no es dudoso que á los Dioses eras »caro miéntras viviste; pues ahora,

»aunque la dura Parca de la vida »te despojó, ¡cruel! de tu cadáver »próvidos han cuidado. Cuando Aquiles potros mis hijos hizo prisioneros, ȇ otro lado del mar los enviaba ȇ que fuesen vendidos como esclavos: ȇ Ímbros, á Sámos, y escarpada costa »de Lémnos; pero á tí, cuando la vida »te hubo quitado con agudo hierro, »en torno de la tumba de su amigo »Patroclo, á quien mataste por tu mano, »(y ni áun así resucitarle pudo) »te arrastró muchas veces; mas ahora »cual si acabaras de morir y fresca »la carne, yaces en tu mismo alcázar, ȇ aquellos parecido á quien Apolo »quitó la vida con süave flecha.»

Así Hécuba decia, y nuevo llanto excitó en las mujeres; y de todas última Elena dijo entre sollozos:

«¡Héctor! de todos mis cuñados eras »tú el que yo más amaba. Son corridos »veinte años ya desde que á Troya vine, »¡ojalá que ántes perecido hubiera! »mi patria abandonando, y conducida »por el hermoso Páris; pero nunca »de tu boca escuché malas razones »que ofenderme pudieran; y si alguno »de mis otros cuñados ó cuñadas, »ó mi suegra tal vez (porque mi suegro »siempre cual padre me traté benigno), »con injuriosas voces me insultaba, »tú, con dulces palabras el enojo »suyo calmando, á contener la lengua »le obligabas en fin. Por eso ahora,

men triste duelo el corazon sumido. ȇ tí v á mí, infeliz! lloro afligida. »Ya no me gueda en la anchurosa Troya más defensor ni amigo, porque todos »sus moradores me detestan.» Triste así decia: y general lamento se oyó en la turba inmensa, y el anciano Rey dijo luego: «A conducir ahora »id leña á la ciudad, ni la emboscada »de los Griegos temais: que de las naves »al despedirme Aquíles, la palabra »me dió de que la lid suspenderia »hasta que de la aurora amaneciera »la duodécima luz.» Así les dijo el Rey: y los Troyanos, obedientes á su voz y los bueves y las mulas poniendo á las carretas presurosos, fuera de la ciudad se reunieron. y acarreando leña nueve dias el pueblo todo estuvo. Cuando al orbe iluminó la aurora refulgente por la décima vez, de su palacio sacaron de Héctor el cadáver tristes: y colocado sobre la alta pira, por todas partes la pusieron fuego.

Apénas con su luz el alba pura anunciaba ya el dia, el pueblo todo en derredor de la anchurosa pira que de Héctor el cadaver abrasara se reunia. Cuando ya estuvieron en numerosa turba congregados, con oloroso vino aquella parte de la pira que el fuego consumiera apagaron, y luego los amigos y los hermanos de Héctor recogieron

Los blancos huesos, sollozando tristes

y en abundantes lágrimas regando las cenizas del héroe. Recogidos los albos huesos ya, los escondieron en urna breve de oro que cubria finísimo cendal, y dentro el hoyo la enterraron, con grandes y apiñadas piedras tapando la abertura, y luego la tierra amontonaron; y tenían por todas partes atalayas puestas, no fuese que entre tanto los Aquivos acometieran. Cuando va la tumba hubieron erigido, á sus hogares volvieron todos; y al venir la noche de nuevo reunidos en la cerca del alcázar de Príamo, el convite funeral celebraron. Las exeguias tales fueron que hicieron los Troyanos al adalid de sus legiones, Héctor.





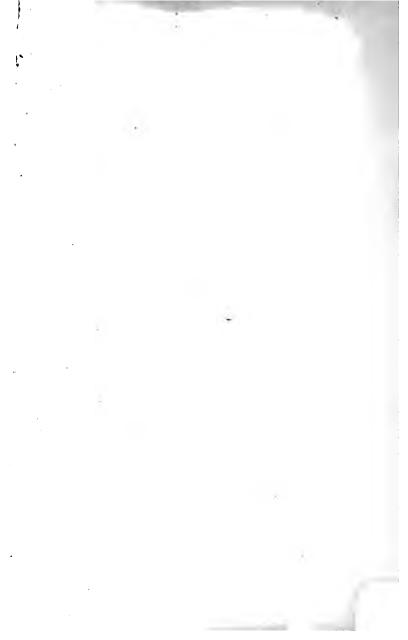

## RETURN TO the circulation desk of any University of California Library or to the

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY Bldg. 400, Richmond Field Station University of California Richmond, CA 94804-4698

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS 2-month loans may be renewed by calling

2-month loans may be renewed by ca (415) 642-6233

1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF

Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date

DUE AS STAMPED BELOW

|       |   | 2 5 1989 |              |  |
|-------|---|----------|--------------|--|
| HOV   | 1 | 1 1991   |              |  |
| <br>  |   |          |              |  |
| <br>  |   |          |              |  |
| <br>  | — |          |              |  |
| <br>  |   |          | <del> </del> |  |
| <br>- |   |          |              |  |
|       |   |          |              |  |



